

NUNC COGNOSCO EX PARTE



THOMAS J. BATA LIBRARY
TRENT UNIVERSITY





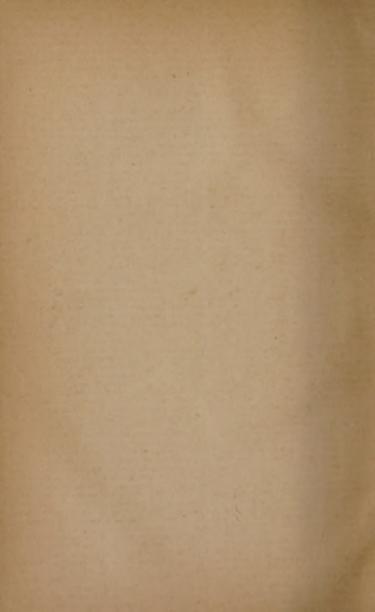



## OBRAS COMPLETAS DE ESTE AUTOR PUBLICADAS POR «RENACIMIENTO»

I.-Vida de Don Quijote y Sancho. Tercera edición, 1928.

II.—DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA. 3.ª ídem. 1928.

III.—Næbla. (Nivola.) Segunda edición. 1928.

IV.—ABEL SÁNCHEZ: UNA HISTORIA DE PASIÓN. (Novela.) Segunda edición. 1928.

V .- RECUERDOS DE NIÑEZ Y DE MOCEDAD. Madrid.

VI.-Poesias. Madrid.

VIII.—CONTRA ESTO Y AQUELLO. Segunda edición. 1928.

X.—Andanzas y visiones españolas. 2.ª edición. 1929.

#### En prensa.

VII.—Soliloquios y conversaciones, 1912. IX.—Por tierras de Portugal y de España, 1911.

#### Edición anterior de «Renacimiento».

La tía Tula. (Novela.) 1931.

Paz en la guerra. (Novela.) Segunda edición.

Teresa. (Poesías.)

Mi religión y otros ensayos. 1911. (Agotada.)

El espejo de la muerte. (Cuentos.) 1913. (Agotada.)

Traducciones: El sentimiento trágico de la vida al alemán, francés, inglés, italiano y danés; Vida de Don Quijote y Sancho al alemán, italiano e inglés; Niebla al alemán, francés, italiano, inglés, sueco, húngaro, holandés y polaco; La tía Tula al alemán, holandés y sueco; Abel Sánchez al alemán y al holandés.

# MIGUEL DE UNAMUNO

# ANDANZAS Y VISIONES ESPAÑOLAS

SEGUNDA EDICIÓN



COMPAÑÍA IBERO-AMERICANA DE PUBLICACIONES (S. A., RENACIMIENTO

MADRID BUENOS AIRES
SAN MARCOS, 42 FLORIDA, 251 BUENOS AIRES

DP42 . U6 1929

IPA?

Es propiedad.

Queda hecho el depósito que marca la ley.

Copyright by Miguel de Unamuno. 1929.—Primera edición.

H Fund 410266

....

Will John and

Quiero aquí, a modo de dedicaoria, consagrar un recuerdo a mis compañeros en las excursiones de que hablo, los señores Maurice Legendre, Jacques Chevalier, J. E. Crawford Flitch, Eudoxio de Castro, Francisco Antón, Tomás Elorrieta, Gumersindo y Jesús Solis, Juan Sureda y Pilar M. de Sureda, Gabriel Alomar, Enrique Nogueras, Agustín del Cañizo y Antonio Trías.

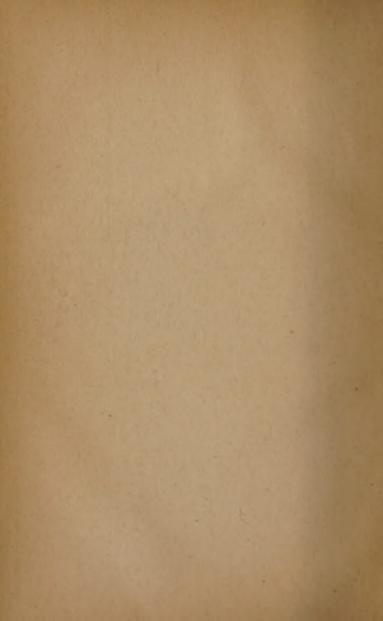

#### PRÓLOGO

En 1911 publiqué en esta misma biblioteca Renacimiento un tomo titulado: «Por tierras de Portugal y de España». Constituíanlo veintiséis relatos de excursiones por ciudades y campos de la Península Ibérica y las Islas Canarias. Y ahora recojo, lector amigotures qué más fina amistad que leerle a uno?—, en este volumen que tienes entre tus manos—o sobre la mesa—y a la vista, relatos de otras nuevas excursiones por ciudades y campos también de España.

Los he ordenado por orden cronológico, ya que estos relatos fueron apareciendo en diarios de América—en La Nación, de Buenos Aires, casi todos—o de España—en El Imparcial, de Madrid—a medida que hacía las excursiones y recibía las visiones de que en ellos

se habla.

El que siguiendo mi producción literaria se haya fijado en mis novelas, excepción hecha de la primera de ellas en tiempo, de Paz en la guerra, habrá podido observar que rehuyo en ellas las descripciones de paisaces y hasta el situarlas en época y lugar determinados, en darles color temporal y local. Ni en Amor y Pedagocía, ni en Niebla, ni en Abel Sánchez, ni en mis Tres novelas ejemplares, ni en La tía Tula hay apenas paisajes ni indicaciones geográficas y cronológicas. Y ello obedece ul propósito de dar a mis novelas la mayor intensidad y el mayor carácter dramáticos posibles, re-

auciéndolas, en cuanto quepa, a diálogos y relato de acción y de sentimientos—en forma de monólogos estoy aborrando lo que en la dramaturgia se llama acotaciones.

Fácil me hubiera sido distribuir entre mis novelas las descripciones de tierras y de villas, de montañas, celles y poblados, que aquí recojo, pero no lo he hecho por darles lijereja y a la vez densidad. El que lee una novela, como el que presencia la representación de un drama, está pendiente del progreso del argumento, del juego de las acciones y pasiones de los personajes, y se halla muy propenso a saltar las descripciones de paisajes por muy hermosos que en sí sean, como no sea que el campo llegue a ser un verdadero personaje de la acción o de la pasión, lo que ocurre pocas reces. Y, en cambio, el que gusta del paisaje literario, va a buscarlo en sí y por sí. Y a esta demanda de la afición estética es a lo que quiere responder, la oferta de este libro, lector amigo.

MIGUEL DE UNAMUNO.

Salamanca, noviembre de 1920.

#### RECUERDO DE LA GRANJA DE MORERUELA

No lejos de Benavente, en la Granja de Moreruela, provincia de Zamora, resisten acabar de caer las espléndidas ruinas del primer monasterio de Cistercienses en España. Allá me fuí el último Domingo de Resurrección, y allí recordé una vez más el virgiliano etiam ruinae periere: ihasta las ruinas perecieron! iQué majestad la de aquella columnata de la girola que se abre hoy al sol, al viento y a las lluvias! iQué encanto el de aquel ábside! iY qué intensa melancolía la de aquella nave tupida hoy de escombros sobre que brota la verde maleza! Y todo ello se alza, añorando siglos que fueron, y quién sabe si siglos por venir, en un valle de sosiego y de olvido del mundo.

Al ir allá, en auto, desde Benavente, bordeábamos tranquilas charcas cubiertas de la blanca floración de las hierbas acuáticas, y al llamar yo la atención sobre ello a mis amigos, exclamó uno de éstos: «iHasta el agua estancada cría flores!» A lo que pensé calladamente: no; sólo el agua estancada florece, y no la que en el caz de un molino hace andar la rueda que nos da la harina. La industria pide agua corriente, pero a la poesía le basta la que está quieta.

Y añorando yo, como las ruinas del monasterio de Cistercienses de la Granja de Moreruela, tiempos

que se cumplieron, me dije por dentro:

En una celda solo, como en arca de paz, libre de menescer y cargo, el poema escribir largo, muy largo, que cielo y muerte, tierra y vida abarca. Después, en el verdor de la comarca la vista apacentar: sin el amargo pasto del mundo, a la hora del letargo ver cómo visten la dormida charca en flor las ovas. Lejos del torrente raudo del caz que nace rodar la rueda que muele el trigo, sofiar lentamente vida eternal en la que el alma pueda ser pura flor. iOh, reposo viviente: floroce sólo el agua que está oueda!

iSoña: así, lentamente, a la hora de la siesta, descansando la mirada en las charcas floridas! Y escribir un libro muy largo, muy largo. Un poema, y si no una historia. Una historia como aquella dulcísima y apacible Historia de la Orden de San Jerónimo, que en el Real Menasterio de San Lorenzo de El Escorial escribió el padre jerónimo fray José de Sigüenza, y es una maravilla de lengua v, a trechos, de poesía. (Bien have la Nueva Biblioteca de actores Espaholes» por habérnosla vuelto a dar.) i Hay en castellano acaso pasaje de más honda y poética hormosura que el de la muerte de fray Bernardo de Aguilar, profero del convento de la Murta de Barcelena, que murió tañendo en el manicordio y cantando el salmo Super flumina Babilonis? «No parecia voz humana, porque penetrava las entrañas con el sentimiento que dava a la letra; llegó assi con sus versos hasta el que dize: Quomodo contabinous carticum Domini in terra aliena. Dixolo una vez, tornolo a repetir la segunda. y a la tercera alcó lo ojos al cielo, y dando un suspiro de lo profundo del pecho, puestas las manos en la tecla, pasó de esta vida a la eterna, porque cantasse el cantar del Señor en la tierra de los vivientes., (Libro IV. cap. XXVII.)

¿Encierro el del monasterio? Sí; «encerravase cada uno en su celdilla o covachuela—nos dice el padre Sigüenza—y desde aquel lugar tan estrecho passeava con el alma la anchura de las moradas del cielo.» Y yo me digo del que otra vida lleva:

Alza al correr tan grande polvareda que le ciega los ojos, ni le cabe pararse en firme hasta que al cabo acabe donde nunca pensara, pues la rucda de la fortuna es la que le envereda, no a ella él; desque perdió la llave del gobierno de sí mismo no sabe a dónde corre a ir a dar de quena. ¡Cuánto mejor desde abrigado encierro libre de polvo y sin tenor de yerro irreparable pasear la cumbre de la alta serranía de los astros a busca en ella de divinos rastros de la increada y creadora lumbre!

Allí es la quietud del lago del alma, y sin esa quietud no florece el lago. Oigamos de nuevo a nuestro padre Sigüenza, cuando nos dice que «andan estas almas senzillas (digámoslo ansí) como çabullidas en Dios y en sí mismas, puestas en una quietud soberana, donde no llega turbación de malicia». Esto, a proposito del siervo de Dios fray Juan de Carrión, llamado el Simple. Y me digo:

Déjame que en tu seno me zambulla doude no hay tempestades; como esponja habrá en Ti de empaparse mi alma, monja que en el cuerpo su ceida se encapulla. Mientras Satán sobre este mar afilla al husmo de almas con que henchir su lonja, más dulce aquí que jugo de toronja me es tu agua. Señor. Ni me aturulla el vaivén de su mundo, ya que dentro vivo de mi vivienda en tu hautismo; colo perdido en Ti es como me encuentro;

no me poseo sino aquí, en tu abismo, que envolviéndome todo, eres mi centro, pues eres Tú más yo que soy yo mismo.

Sí, Dios es mi ye infinito y eterno, y en El y por El soy, vivo y me muero. Mejor que buscarse a sí es buscar a Dios en si mismo. Y cuando andamos dentro nuestro a la busca de Dios, ino es acaso que nos anda Dios buscando? Pues que le buscas, albaa, es que El te busca y le encontraste.

«Si me buscas es porque me encontraste mi Dios me dice -. Yo soy tu vacio; mientras no llegue al mar no para el río ni hay otra muerte que a su afán le baste. Aunque esa busca tu razón desgaste, ni un punto la abandones hijo mío pues que soy Yo quien con mi mano guío tus pasos en el coso por que entraste. Detrás de ti te llevo a darme cara, y eres tú quien te tapas para verme; pero sigue, que el río al cabo pára; cuando te vuelvas, ya de vida inerme, hacia lo que antes de ser tú pasara, descubrirás lo que en tu vela hoy duerme.

Si; caminamos de espalda al sol, es nuestro cuerpo mismo el que nos impide verlo, y apenas sabemos de él sino por nuestra propia sombra, que donde hay sombra hay luz. Detrás nuestro va nuestro Dios empujándonos, y al morir, volviéndonos al pasado, hemos de verle la cara, que nos alumbra desde más allá de nuestro nacimiento. Esta nuestra eternidad duerme en nuestra vigilia.

¡Qué bien en una celda como las que en un tiempo formaron la colmena mística de la Granja de Mureruela, meditando o fantaseando estos consuelos de esperanza allá, en aquel siglo MII, oliente a San Francisco! iPero en aquel siglo XIII, en aquella poética Edad Media, mocedad del cristianismo!

Hoy la Granja son ruinas. Lo único que permanece igual es el verde ficrido valle, el convento de las resignadas encinas que abrigan a los pajarillos, que sin cesar cantan la gloria del Señor, y cantándola le buscan y le encuentran.

Salamanea-VI-1i.



### DE VUELTA DE LA CUMBRE

Un en un tiempo fameso profesor de Filosofía, de cuyo nombre no quiero ahora aquí hacer mención, soita empezar su curso con esta pregunta: iqué venimos a hacer? Y acabábase el curso sin que ni él ni sus discípulos supieran lo que habían hecho ni si es que habían hecho algo. Así yo también, al tomar hoy la pluma, en esta mañana del día primero de agosto, me pregunto filosóficamente: iqué vengo a hacer?

Le tarea parece fácil. He estado hace pocos días en los aitos de la sierra de Gredos, espinazo de Castilla; he acampado dos noches a dos mil quinientos metros de altura, sobre la tierra y bajo el cielo; he trepado el mentón de piedras que sustenta al risco Almanzor; he descansado al pie de un ventisquero contemplando el imponente espectáculo del anfiteatro que ciñe a la laguna grande de Gredos, y viendo el Ameal de Pablo levantarse como el ara gigante de Castilla, he convivido un momento con el pastor de las cimas y he recorrido, ai bajar, las tierras teresianas, pasando mi ictiga del viaje por entre los nogales de Becedas, donde durante unos meses trató a la santa-a Santa Teresa de Jesús, iclaro está!-una curandera. Traigo el alara llena de la visión de las cimas de silencio y de paz v de olvido, v. sin embargo, nada se me ocurre, lector, decirte de ello.

Algunes relator de viajes y excursiones llevo escritos ya, pero he de dejar tal vez en el silencio en que los recoji les sentimiemes más hendes mue de escapadas a la libertad del campo he legrado. No he escrito ni creo escribiré jamés mis impresiones de Granada, y en Granada pasé una que mis quincenas mis repletas de vida. Mentres da reposart en el lecho de mi alma, per del ajo de la corriente de las impresiones huideras, aqueda santa caula de tarde que a practicios dei dider mes de setembre gocé en el Albaicín, tedo bla co de recuerdos. Fu la memo baño en algo etéreo. Las lágrimas me subian a les ojos y no eran bágrimas de pesar ni de al grisc érante de plenitud de vida silenciosa y coulta.

Pero, iquién cuenta todo esto? El público, oh lestor, quiere cosas concretas, neticias, dot s, informaere s. Y v cada dia odio más la relem ación y se no rela menos la ceticia. Una de los mayores energitos allá en las situra de Gredes, era carecer de quaging to a flictory is, phiblibamos a la caida de la tarde, descansando al pie de un ventiso ero, de cos s impertinentes a aquella grandiosidad que nos rodesba, y al mentar uno de no tres a Muura, un past r que pos oía hubo de preguntarnos: ¿pero no han matade a ese señor? Soprendidos por Lopregueta y 10celando no tuviese noticias más frescos que nosotros. le interrogamo, y resultó que le refería al atentado de que dicho señor f. é objeta en Barcelo a hace nás de un año. Il see tres disseçus le he leido en un periódico añadió el pastor. Y al despedirnos de él para Laber a los valles en que hiditan los bendir sien sus napieres, ensentare e e explicació del casa pues nor pidió los periódicas en que "polacios lleyado enthe background result. Fig. by the self- of handien del atentado a Maura le llegó por un mimero de periódice que dejaron alla entre los rellos unos exiterses nistas. (File morta)! Heldy does to the more probability a o a pies sin que o se enterase.

El cuerpo se limpia y restaura con el aire sutil de aquellas alturas y aumenta el número de glóbulos rojos, según nos dijo un catedrático de Medicina, pero el alma también se limpia y restaura con el silencio de las cumbres. ¡Qué silenciosa oración allá, en la cumbre, al pie del Almanzor, llenando la vista con la visión dantesca del anfiteatro rocoso! Dábamos una voz y el eco la repetía do: veces entre las soledades.

Pero hubo que bajar: hubo que bajar a estos valles v llanuras en que viven los hombres en sus puebles. alimentándose de sus miserias y, sobre todo, de su incurable ramplonería. Bajé, llegué a mi casa v me encontré con el primer volumen de Les obras completas de Gustavo Flaubert, que desde París me envía un amigo, rabioso flaubertiano. Contiene este primer volumen la correspondencia del gran hombre desde 1830 a 1850, es decir, desde sus nueve hasta sus veintinueve años. ¡Pobre Flaubert! ¡Qué aguda, qué dolorosamente sintió la estupidez humana! ¡Cómo se dolió elburgués, el buen burgués satisfecho de sí mismo, que cada mañana, mientras toma su café con leche v su pan con manteca, se informa de las noticias de la víspera! El v Máximo Du Camp, bajando el Nilo, divertíanse en representar el viejo señor inepto, rentero. considerado en buena posición y de cierta edad, : se preguntaban uno a otro si habría sociedad en los pueblos por que pasaban o algún círculo en que se levese diarios, si se dejaba sentir el movimiento ferroviario, si avanzaban las doctrinas socialistas, si había buen vino, si eran amables las damas, etc., etc. Y este hembre, en cuya alma repercutió más que en la de ningún otro la incurable tontería humana, acabó escribiendo aquel inmerso libro que se llama Bourard et Pecuchet, la más amarea rechilla del progresismo.

illay algo, en efecto, más ridículo que el progre ismo? Un buen señor que no puede o no quiere o cree que no quiere creer en etra vida y se consucia pensando—ipero es que piensa? que el progreso tracrá la felicidad... ia quien? Y biego es tan vulgar... itan vulgar!...

ióh, en aquellas cumbres de Gredos, viendo la puesta del sol, la última novedad, la verdadera última novedad! «Nada hay nueve bajo el sol», dijo Salomón, una especie de ested ático corenado y harto de leer libros. Pero el pastor de Gredos, si supiese expresarse, diria: etado es nuevo, bajo el sol». Todo es nuevo, si, y cada sol es un sol nuevo.

En aquellas cumbres no recibe une pre untas, quejas, amonestaciones, reprocher. Qué le os allí del buen s per que no emere que le digrar sino lo ora él piersa! Qué le jos, becor amigo, de es s lectores irrital es y descontentadizes, que burlandese acaso de los dere as deleven enquistado en su mollera un dogma formidable!

d'a le setro y un mes y otro mes y uno y etro año, si no hiciara de cuando en cuando una escripada a las cumi res libres o a los abiertos campos? Al ómo acuantar a todos en a señores que nos vienes dando consejos o disparándoras madiese, si no se acerase uno charlando en capreros, in indicos, cará mes y toda laya de gente sencilla y a la buena de Dios?

Y luego en estas ascensiones a las cumbres, en estas escapadas por las campres, se de mida uno del decorum, de esc horendo y estúpido decorum, a se pone uno el alma en mangas de camisa. Hace años ya, en un estudio que me dedicó C. O. Barrere, decia que flaqueo en el sentimiento del decorum, Y así es, me carga eso que los antiques remanos llamal an decorum y que no se traduce del todo por nuestro correspondiente decore. Nada hay més revolucionario que el ponerse el más alto magistrade de una nación a bailar el

bolero tocando las castañuelas. Mi mayor odio es al frac y al sombrero de copa, y no sé cómo Sarmiento, a quien le valió el dictado de loco su peco respeto al decero convencional, sentía tal superstición por aquella prenda. El decoro es la seriedad de los que están

vacios por dentro.

Y en estas correrías por campos y montes, iqué alivio, qué hondo sentimiento de libertad radical cuando dejando todo decoro se pone uno a hacer y decir chiquilladas! Se cuenta cuentos ambiguos o grotescos o simplemente sin sentido, se chapuza uno en la infancia. iOh, estas sumersiones en la remota infancia! No sé cómo puede vivir quien no lleve a flor de alma los recuerdos de su niñez. Trece volúmenes llevo ya publicados, pero de todos ellos no pienso volver a leer sino uno, el de mis Recuerdos de niñez y de mocedad, donde en días de serenidad va algo lejana, traté de fijar no mi alma de niño, sino el alma de la niñez. Acaso si a su título sencillo le hubiese añadido esto: «ensavo de psicología de la infancia», habría tenido algún 'navor éxito ese mi pobre v más desventurado libro. Pero eso era profanarlo. Nada de psicologiquerías; nada de sociologiquerías, y eso que hay allí hasta asomos de sociología infantil.

iLa sociología! iHay aigo más horrendo, más grotesco, más bufo que eso que suelen llamar sociología? Hay en ella «Californias de grotesco», que diría Flaubert. Todas las ramplonerías progreseras, todos los lugares comunes modernos, parece se han refuziado en esa flamante sociología. Dosde allí arriba, desde los canchales de la cumbre de Gredos, contemplábamos con unos prismáticos los pueblecillos del valle del Tiétar, Madrigal, Villanueva de la Vera... Unas montañas nos tapaban a Yuste, donde fué a morir, hastiado de los hombres, nuestro emperador. No se veía a los hombres en aquellos pequeños hormigueros.

Y héteme otra vez agui después de haberme dado cuerda al corazón con el aire libre de las cumbres, héteme otra vez aqui, en la ciudad, en el vaho de la ramplonería humana, teniendo que soportar el que al lado mío se hable de nuestras diferencias con Francia a propósito de lo de Marruecos o de las cojidas de V cente Pastor. Otra vez a oir comentar durante vei iticuatro horas las noticias del día. Me œurre lo que a Flaubert: «sierto un disgusto profundo de lo diario. es deur, de lo efimero, de la pasajero, de le que es importante kov v no lo será va mañana».

Sea usted más objetivo!, me dije una vez u redorando pedante, y phadió: Expone a usted menos ideas y cuente más cosas! Y yo me quedé pensanio: ¿Qué entenderá por cosas este mentecato, y en ché les litinquică de las Meas? Si, ya sé, lo que hace falta es decir algo que nu da luego el lector repetirlo, apri uvéndeselo o no. Es jo que me decia un incenuo: Mire usted, yo vey al t atro perque claura frase, algún persamiento se me queda y puedo repetirlo Liego, y en último caso cabe conter el argumento a los amicos: ¿pero a un concjerto? no se me pera la núsica.... Y, sin en bargo, este ingenuo va al corcierto, pero es para que le vean en él v decir que ha estado. Pero tú, lector, me complazco en creer que no me pides noticias. Hay otros que te informarán mejor que vo de lo que para por el r undo. Y entretanto, acaso no te enteres de lo que pasa en ti mismo. Por mi parte, si alguna vez he legrado llevarte o siguiera acercarte a ti mismo, me doy por pagado.

Vives acaso, lector mio, en un tráfago mundana, entre negocios o entre diversiones. Escapate cuando pue das a la cumbre, ve a pasar unos dias al pie del Aconcagua, de de más aito pue las. De ja de pisar el asfalto de les bulevares. Aprende a decdeñar eso que llamamos civilización, y que rara vez sa tal, y a extraer de cita lo que de cultura encierre. Deja la civilización con el ferrocarril, el teléfono, el water-closet y llévate la cultura en el alma. La civilización no es más que una cáscara para proteger las pulpas, el meollo, que es la cultura. Todo ese formidable aparato de invenciones mecánicas acaba en producir una poesía. Cuando hayo surgido el poema de la ingeniería moderna puede muy hien hundirse ésta.

Y otra eran lección nos de la cumbre, y es enseñarnes a pasarnos sin comodidades. Nada denuncia tanto la ordinariez de espíritu, la ramploneria y plebeyez de alma, como el apego a la comodidad. El señor que no sabe viajar sin almohada y baño es un mentecato. El desprecio a la comodidad es aún una de las evidentes superioridades de los pueblos de casta ibérica. En ninguna parte estalla tan a las claras la ramplonería lumana como ce la mesa del comedor de un gran

Allí arriba hay que cemer poco y frío, y mojarlo con agua, con agua cristalina del deshielo de los ventisqueros. Si a alguien se le ocurriese allí, en la cumbre, brindar con champaña, se le vendría encima el desprecio silencioso de los riscos. El brindar con champaña es el acto más sociológico, quien decir, más groteseo que ha podido inventar el hombre enamorado del progreso. Y si el que brinda lo hace estando vestido de frac, iqué enormidad de grotesquez! Illas visto, lector, nada más bufe que un señor de frac, con su blanca pechera reluciente y acaso un anillo en un dedo, con una copa de champaña en la diestra y brindando?

y eso llaman, creo, vida de sociedad. Y eso pide, claro está, la fotografía para que lo eternice. Y es que ley pecas cosas más sociológicas que la eternización fotográfica. Es lo que se llama ilustración. Porque ilustrar hoy quiere decir añadir fotografías.

Figurate, lector, que esta divagación fuese ilustrada con vistas de Gredos, la subida por la barranca, ventisquero, el pico de Almanzor, el Ameal de Pabio, la choza de un pastor, la laguna vista desde arrilla, etcétera. ¡Cuánto no ganaría esto para les que qui ren cosas! Y el recurso es excelente. Sé de un cronista a quien no le interesan ni los paisajes ni los monumentos arquitectónicos; llega a una ciudad, compra una colección de vistas de ella, se encierra en el hotel, con de se cuida, ante todo, del menú, y se pone, con una guía al lado, a escribir su viaje. Así es como ha sido tantas veces descubierta esta Salcuanca en que viro, lucho y rabio.

Basta ya. Dentro de unes días me voy con unes amigos franceses a pasar algunos en el Santuario de la Peña de Francia, en la sierra de este nombre, entre esta provincia y la de Cáceres. Allí vo veré a vivir vida libre.

Salamanca, agosto 1911.

#### EL SILENCIO DE LA CIMA

Unos dias en la cumbre silenciosa, en el santuario de Nuestra Scñora de la Peña de Francia, teniendo a un lade, al norte, la llanada de Salamanca, como un mar de cálides matices sembrados de islas de verdura, los manchones de los encinares, y de otro lade, al sur, las abruptas sierras de las Hurdes, y detrás la sábana de Extremadura. Y al pie los pueblecillos de la sierra de Francia, agazapados entre castañares, enviando al cielo limpio el humo de sus hegares, viviendo su vida recojida. Y allí arriba, en la soledad de la cumbre, entre los enhiestos y duros peñascos, un silencio divino, un silencio recreador. Silencio sobre todo.

He vivido unos días de silencio, de augusto silencio. Ni chirriar de cigarras, ni gorjear de pájaros, ni balar de ovejas, y, sobre todo, nada del rumor enloqueciente de las atareadas o alborotadas muchedumbres humanas. A rates el canto dulce del arronio que en el coro del santuario tocaba algún dominico de los que allí arriba, en aquel verdadero sanatorio, se repenen del rudo invierno de Salamanca.

Subí y permanecí allí con dos amigos franceses enamonados de esta nuestra inalterable y casi desconocida España: ésta, la de los rincones adonde aún no llegan ni el tren ni el automóvil; ésta, que conserva en el alma toda la recia primitividad del granito sobre que descansa y sueña. ¡Qué sabrosas conversaciones em elles, allí arriba, en el sone del silencio, tendidor sebre la cumbre! Creéis acase que des hombies puedan de veras entenderse, no digo ya comprenderse, hando se hablan entre el rumor, que de todas partes les llega, de la muchedumbre, entre el zumbido de enjambre humano atarcade hablorotado? Creéis que pueden acase llegar a comunión dos almas cuando las rodea el eco del mar humano? En la ciudad cabe hablar de negocios, de política candente, de sociología de medas: pero ide las cosas eternas? (Ahora, en este momento, mientras escribo esto, me llega al oído el rito de un vendedor ambulante que pregona su meran ía, y no es pesible que este grito do se cuele, de un modo o de otro, en lo que voy escribiendo.)

iVi ir unos días en el silencio y del silencio, nosotros, los que de ordinario vivimos en el barullo y del barullo! Parecia que oíamos tedo lo que la tierra calla mientras nosotros, sus hijos, dames voces para atur damos con ellas y no oir la vez del silencio divine Porque los hombres critan para no oirse, para no istre cada uno a sí mismo, para no oirse los unos a los otros.

Y el silencio casaba con la majestad de la grontaña, una montaña des nuda, un levantuniento de las deserndas entrañas de la tierra, despojadas de su verdor que dejaron al pie como se deja un vestido, para algrese hacia el sol desnudo. La verdura al pie, en el llero, como la vestidura de que se despoja un mártin, sua mejor gezar de su martirio. Y el soi desnudo y silenciosa besendo e a, sus rayas a la roca desnudo y silenciosa.

Allí, a slas con la montaña, volvía mi vista espiritual de las cumbres de aquélla a las cumbres de mi alma y de las llanuras que a nuestros pies se tendían a las ilanuras de mi espíritu. Y era forz samente un examen de conciencia. El sol de la cumbre nos ilumi-

na los más escendidos repliegues del corazón. Había subido, además, con una recojida angustia, con una punzante preocupación de origen familiar; sobre mis esperanzas de padre se cernía una nubecilla que mi

aprensión convirtiera en nubarrón.

¿Por qué no había yo de callar una temporada, una larga temporada? ¿Per qué no había de interrumpir mi comunicación con el público hasta que un largo, un muy largo silencio me retemplara la fibra y me hiciera acaso descubrir simpatías que hoy se me escapan? ¿Por qué este hablar—o escribir, que es lo mismo—conti uo y precipitado, al correr de la pluma, sin filtrar mis palabras, dejando que salgan todas, así las más timpias como las más turbias? ¿Por qué este pensar escribiendo, y, lo que es peor, este pensar para escribir?

Y no es eso, no. Dios me libre, no es temor a los puntos flacos que puede uno así mostrar a los despediades o dolorides, a los que busean por dónde zaherir a quien alguna vez les hirió con sus juicios. He aprendido a llevar come trofeos, más aún que las simpatías que en algunos haya podido despertar, las antipatías que en otres he provocado. Encuentro justo que haya quienes finjan desdén hacia quien tanto ha desdenado y desdeña. No olvido—y tampoco pido perdón per la arrogancia—lo que el iracundo florentine Pilippo Argenti dije al Dante cuando le encontró en el infierno, y fué que ciñendole con los brazes lo besó en la cara y le dijo:

Alma sdegnosa, benedetta colei che in te s'incinser: alma desdeñosa, bendita la que de ti quedó encinta. Y acaso un día, cuando visite yo a mi vez el inflerno, me encuentre allí con más de un Filippo

Argenti que me bendiga por el desdén.

Recojerse una temporada, sí, y callar, callar, envelviéndese como en mortaja de resurrección en el silencio, pero no por nezquinos móviles de defensa y de ataque, no, sino a busca de alguno de nuestros otros yes, de alguno de aquados que he ido dejando en las enerucijadas del cammo de la vida. Pues a cada eruce de dos caminos que en la vida se nos presenta, cuando tenenos que escojer entre una u otra resolución que ha de afectar a nuestro porvenir todo, renunciamos a uno para ser otro. Llevamos cada uno varios kombres posibles, una multiplicidad de destinos, y según realizamas algo perdonos posibilidades. Y luego suspiramos exclamando: «Oh, si entenas hubiera hecho otra cosal»

Allí, en la cima, envuelto en el silencio, señaba en todos les que, habiendo podido ser, no he sido para poder ser el que soy; soñaba en todas las pesibilidades que he dejado perder desde aquella infantil atracción al claustro y luego, antes de llegar a los veinto, aquella propuesta de ser llevado lejos, muy lejos de la patrio, allende el mar, a trabajar en luengas tierras. Empieza el silencio rodeíndole a uno de renordimientos que de él bretan, pero acaba corroborándo-le en el inevitable destino. Y da fuerzas, da fuerzas como una sumersión en la fuente de la vida.

Está aquello como estaba hace un siglo, hace des, hace curáro, hace veinte. Es a imagen viva de lo inalterable. A lo sumo se ve un momento allá, a lo lejos, sobre el vasto piólago de tierra, el penacho de humo de la locomotora, y se piensa un instante, quie to sobre la cima, en los que van y vienen por los valles de agitación y de ruido. LY todo ello para qué?

Porque la radical venidad de los paracrois humanes en ningún sitio se siente con más intima fuerza que en estas cimas del .ilencio. Es como contemplar los vuelos de una mosca dentro de una botella.

En el interior del convento y en el del santuario de la Peña de Francia están los muros, ya cerca del techo, y los techos llenos de manchas negras, unas más espesas, otras más claras. Son apelmazadas muchedumbres de mosquitos—no cínifes, sino pequeñitas meseas—por cientos, por miles, y en conjunto por millones, que se están allí, quietos, inmóviles, sin buscar alimento, haciendo... ¿qué? Se diría que, desengañados de la vanidad del mundo, se reunen a dereir su vida en vez de suicidarse. Y aunque no se les ve alimentarse ni cabe tomen alimento de los pelados muros, crían sangre según los novicios nos dijeron. ¿Qué hacen, pues, allí? ¿Cuál es la utilidad de esos pequeños insectos ociosos? He aquí algo en que no pos habríamos fijado en el valle, entre el barullo, y cobre que disertamos allí arriba, en la cima, entre el silencio.

Y luego, tendidos en la cumbre, bajo el sol, que en tales alturas acaricia sin herir, a contemplar los pueblecilles, a hacer geografía. Este de aquí, de la derecha, este testudo de rojos tejados, como la testudo que uniendo sus escudor sobre sus cabezes formaban los legionarios romanos: esa masa roja, coronada por la torre de la iglesia, y que humea entre el verdor de los castaños, es La Alberca. Ahí abajo, entre el cascajo de las laderas, corre el río Francia. Más allá, aquellas ruinas de un antiguo castillo y aquella torre que parecen apacentar otro grupo de rojos tejados, es San Martin del Castañar, Más a la derecha, sobre aquella lorna verde, se hunde entre el verdor Sequeres. Más lejos, a la derecha, sobre otra loma, pero más escueto y descampado, se levanta Miranda, Y alla, en el fondo, al pie del macizo contrafuerte de la vasta montaña, con velas de nieve en su cima, que nos cierra el horizonte, blanquea a ratos la ciudad de Béjar. mi vieja conocida. Y aur se alcanza a ver, asomande sobre esta montaña, los picos de Gredos, en donde no ha muchos días soñé en la España inmortal. Y

más acá, al pie mismo de nosctros, como bajo la protección de la Peña, la Nava, Cereceda, el Cabaco, otrepueblecilles. Y aquí mismo, casi a nuestra mano, este pequeñito poblado dei Casalito, cuatro o cinco casas escondidas entre robles y castaños que dan la censación de una paz perpetua.

Es un acontecimiente cuento recept la selemne monotocia de la quietud y dei silencio. Uno que subspor el pedregoso y empinacio sendere. Y es el cabrero que viene a tracr leche, e une que viene en busca de la nieve aquí durante el invierco almacenada para que refresquen sus belidas los hijes del lla co, o es el que trac el correo; acaso uno que viene de precuesa o en busca de unos dias de paz y de salad. Si acuso se tocó a misa en el san a rie, se aquo la al que sube. Y el que sube trac ecos del mandos una se aconoticias de los afanes y los fracasos, de la venturas y desventuras de los de abajo. Y se le agre o la vida de le subir.

Otras veces es otra aparició... per acrea y silencrosa. La de algún luitre o algún águla, que con sus vestas clas extendida; parece began, sin esfuerzo aleuno, por les azales e pacie, 20 à diferencia de este selemne vuelo a los turbulentos afanes de nuestros aviadores humanos! Mis arnig s, los franceses, recitaban squella imponente poesia de Le ma de Liste al cóndor, y vol ne apordaba de mi O 7mann, de mi intimo Ob recordo de este Physica nobe ble, casi único en la literatura france... que fué d alimento de las profundas mestalejas de mi Laventud y aun de mi du l'inschira; do la Cherr de des not desdichado y oscaro Secure ar, de que la bechi e vi un bregiarjo. En este libresce par ae nos revela teda la trace had be a man the corresponding a conseque prince, mis fránces, aquel misme, en la paz de la noches en la giore interpresenta a adestropo referto, a su corazón agitado, ya esta naturaleza inconcebible que conteniéndolo todo, parece no contener, sin embargo, lo que nuestros deseos buscan, «¡Qué soy, pues?» se preguntaba Obermann, y se decía: «iqué triste mezcla de afecto universal y de indiferencia hacia todos les objetos de la vida positiva!» Contemplando al buitre recordé cuando Obermann vió aparecer un punto negro en los abismos, a sus pies, que se elevó rápidamente, «vino derecho a mí-nos dice-; era la pederosa águila de los Alpes; sus alas estaban húmedas y ferces sus ojos; buscaba una presa, pero a la vista de un hombre cehó a huir con un grito siniestro, desapareció precisamente en las nubes. Repitióse veinte veces el grito, pero en sonidos secos, sin prolongamiento alguno, semejantes a otros tantos gritos aislados en el silencio universal. Después volvió a entrar todo en una calma absoluta, como si hubiese dejado de existir el sonido mismo y se hubiera borrado del universo la propiedad de los cuerpos sonoros». Y agrega en seguida Obermann aquellas palabras insustituíbles, donde dice: «Jamás ha sido conocido el silencio en los valles tumultosos; no es sino en las cimas frías donde reina esta inmovilidad, esta solemne permanencia que no expresará lengua alguna, que la imaginación no ha de alcanzar. Sin los recuerdos traídos de las llanuras no podría creer el hombre que hubiese fuera de él movimiento alguno en la naturaleza; seríale inexplicable el curso de los astros, y todo, hasta las variaciones de los vapores, pareceríale subsistir en el cambio mismo. Percejend '. continuo cada momento presente, tendría la socuridad, sin tener el sentimiento, de l. suc ion de las cosas, y las perpetuas mudanzas del universo serian para su pensamiento un misterio impenetr ble. Lo he sentido, lo he sentido así en la cima de la Pena de Francia, en el reino del silencio: he sentido la inmovilidad en medio de las mudanzas. La eternidad debajo del tiempo, he tocado el tocado cel mar de la vida.

¿Pero lo veis? ¿cómo hasta en la cima, en el sacro imperio del silencio santo, no he olvidado los libros que me persiguen adondequiera que vaya? Perque el Obermann no es sino un libro, aunque a mi sentir uno de los más grandes que se hayan jamás escrito. Aunque no, no, no, el Obermann no es un libro; es un aima, un alma vasta y eterna como la de la montaña (A Ol ermann se puede lee; en la cima del silencio, donde no hay tratado alguno de sociolegia que resista la lectura.

Se tieva a las alturas el corazón y la cabeza hechos en los valles y llanos, y allí arriba, en la cumbre, hablamos de nuestras preocupaciones, de literatura, de ficeofía, a pecsia, de relicion del innortal anhelo de procedad sobre todo, pero no de sociología.

Hablamos también de esa América y de la suerte circular que en ella corre la literatura francesa, siendo admirados ciertes escritores que aproas cuentam en su propia perria y pasande inadvertidos no pecos de más hondo valer. Y aquí, en España, ocurre con la literatura francesa algo parecido.

Pero no es de este de le que debo abora tratar. Se despega de la cima:

Salamanea, agosto de 1911.

## CIUDAD, CAMPO, PAISAJES Y RECUERDOS

Así es. Rebechi amigo—pues a darle este título su carta me autoriza-, así es: el recuerdo del campo y la esperanza de volver a él es una de las cosas que más y mejor sostienen en medio del tráfago de las ciudades. ¿Hay acaso placer mayor que, sentado en las largas neches de invierno junto a la leña que arde y zumba en la chimenea, soñar en un paísaje favorito? ¿Hay algo como, viendo el fuego de las lenguas de llama, recordar el de las lenguas de agua en la rompiente de las clas? Las dos cosas que más se parecen son el juego de las crestas de la ola marina, empenachadas de espuma, y el fuego de las crestas de la ilama del hogar.

Le comprendo, aqué lo comprendo? No, lo he sentido: he sentido al retirarme al reposo y silencio del lecho, después de un día de duro trabajo y de agitación ciudadana, y allí, en el silencio y el reposo, entre cobijas, sonar, con un libro de viajes en la mano, mon-

tañas, valles, ríos, mares y cielos libres.

Aún hay más, y es que durante el verano y en las siempre breves vacaciones de que durante el curso puedo tener, salgo a hacer repuesto de paisaje, a amacenar en mi magín y en mi corazón visiones de llabura, de sierra o de marina para irme luego de cllas nutriendo en mi retiro. Así como también llevo al campo el recuerdo de las espléndidas visiones de

esta dorada ciudad de Salamanca, cantada por míliace algunos años.

El follaje de estas pardas encinas de Castilla, de estos árbolos selejanes que brotan de la roca misma, de las entrañas de la tierra, es inniobie al viento, es apretado y denso, y es perenne. No cae en invierno como cac el fellaje más blando y más movedizo de los robles. La engina pacece un árbol férre, ni el vendaval la dobla o la sacude, como hace estremecer al chopo la más lijera brisa. Y denso, inmoble y pocenne es también el follaje de piedra de estos vicios monumentos sal pantines. Las biedras doradas por soles de sigles de puestra catedral, de nuestro templo de San Esteban, de nuestra Universidad, son como el foliabe de las encinas. Y asi, al contemplar les pinacules de la catedral, sueño en las encinas de las anchas navas. al : pacentar mi vista y mi corazón en éstas me coropor dentro, en curso soterraño del alma, el recuerdo de las piedras hojosas de nuestros monumentos de arcrigea

Así llevo la ciudad al campo y traig el carso y la ciudad. Pero la ciudad que es a su vez también en po, la ciudad hecha enturaleta serena, impasinoble. Una catedral es también un bosque, y hay interesta de compasso en las viejas ciudades, en aquellas sobre cuyos nomanentos y viviendas ban pasado los siglos que sobre un bosque pasan Cuando una casa ha abrigado generaciones de hombres acaba por bacerse algo campestre.

Pero hay otra ciudad que ni llevo di quiero llevar al campo, hay etra ciudad que per samente dejo aque unando voy a refemplar entre vella e di tanas e del ra, cuando voy a remontarme ai hombre primitivo Y es la ludad odiable y ediosa del tradir social, de los carros, de las casinos y les clubs, de los teatros, de

los parlamentos, la odiosa ciudad de las vanidades y las envidias. Huyo de esta ciudad, en cuanto puedo. El campo es una liberación.

Triste tarea, amigo, la de tener que pasarse el día haciendo números, sobre todo si son de numerario ajene. Allá en mis mocedades bilbaínas la mayor parte de mis amigos de excursiones y correrías montesos eran escribientes encargados de la correspondencia o tenedores de libros de casas de comercio, y el ampo les servia preserentemente para maldecir del escritorio. Y eso que todes ellos servian leal y concienzudamente a las casas que los ocupaban dándoles de gapar, Comprendo muy bien, pues, que usted, a ...ge, en los descarsos de su labor, y cuando cruce las anchas y largas avenidas de esa gran capital del Sur de América, se acuerde de aquel su nativo «hurano villorrio» italiano que se esconde como perseguido entre una cima complicada del generoso Apenino, según me dice en muy castizo castellano.

Me mienta usted en su carta al Apenino! iDulce recuerdo! Hace va de esto veintidos años, no teniendo yo todavía entonces más que veinticince, en el verano de 1889, cuando lleno de mi tierra vasca atravesaba ese generoso Apenine en uno de cuvos repliegues se esconde el lugarejo en que usted nació. Y al atravesarlo y contemplar sus valles, sus encañadas y sus pueblecitos, recordaba a mi Vizcava. Todas las notas de aquel mi viaje de mocedad, que asentaba noche a noche, al correr de la pluma, en un cuarto de hotei, estar llenas de mi tierra nativa. Al entrar en Italia empezaron a desfilar a mis o jos los elísticos pinos italianos, en paresol, que me trajan el recuerdo de uno hermosísimo que hay a la entrada de Guernica, de donde es y donde vivía entonces y me esperabe !. que des años más tarde había de hacerse mi mui. Los Aponines vistos de Deporcio, desde este e -

dad para mi encantada que llevo en el fondo de mi alma a partir de entonces, los Apeninos aquellos me recordaban la cordillera de Archanda, a cuya sombra se cernieron los ensueños de mi juventud. Al subir el Repo, vendo de Pist ja a Polonia, me invadió cl recuerdo de la subida de Orduña, según se pasa de los valles del país vasco a la llanura castellana, esta subida que traspuse la primera vez cuando a mis diez v seis años fui a Madrid a empezar mi carrera, cantando el Agur, nere biotzeko, un zortzico de Iparraguirre, y e a lágrimas en les ojos que iban a empezar a no ver su tierra. En aquella misma Florencia, en esa Florencia de mi deslumbramiento juvenil y que consideraría una desgracia de mi vida no poder volver a verla, escribi una noche: «iMi Florencia! Hace un tiempo bilbaíno, a ratos sol y a ratos nubes. Las calles, tan tranquilas; el aspecto de mi Bilbaos. Hoy no les encontraría esta semejanza, pues no la tienen. Y hasta las oposiciones suscitaban el recuerdo de mi tierra, va que hay una asociación de ideas por desemejanza. Los bueves blancos de su tjerra de usted. amigo, me recordai an los bucyes rojo ididi gorri!!de color de barquillo, de la mía, Serviame la ajena para reencender la termuca por la mia propia. Y por esto le cobré tanto cariño

Aquellos paisajes que fueron la primera leche de nuestra alma, aquellas montañas, valles o llanuras en que se amamantó nuestro espíritu cuando aún no hablaba, todo eso nos acompaña hasta la muerte y forma como el meollo, el tuétano de los huesos del alma misma. Porque ésta tiene su esqueleto, excepto en aquellos desgraciados que la tienen mucilaginosa, invertebrada, a modo de pulpo o de esponja o de limaco. Pero para quien tiene alma vertebrada, con huesos que la mantença en pie y mirando al cielo, esos huesos se nutren de un tuétano que está hecho con

las serenas y nobles visiones de la niñez lejana. Viajar, sí, viajar, pero no sólo para poder contarlo luego y decir en el sosiego de la casa a los hijos, a los amigos: «También yo estuve allí!», que esto las más de las veces no pasa de vanidad, de esa vanidad de parvenu norteamericano, de especiero neoyorquino o de salchichero chicaguense, sino además, y sobre todo, para recordarlo y paladearlo a solas y para encender con el recuerdo de esos viajes a ajenas tierras el tibio y recalentador apego al rinconcito en que se

nació o en que se vive en nido propio.

Pero ¿para qué viajan la mayoría de los que viajan? ¿Hay algo más azarante, más molesto, más prosaico que el turista? El enemigo de quien viaja por pasión, por alegría o por tristeza, para recordar o para olvidar, es el que viaja por vanidad o por moda, es ese horrible e insoportable turista que se fija en el conpedrado de las calles, en las mayores o menores comodidades del hotel y en la comida de éste. Porque hay quien viaja, horroriza el tener que decirlo, para gustar distintas cocinas. Y otros para correr teatros, cafés, casinos, salas de espectáculos, que son en todas partes lo mismo y en todas igualmente infectos y horrendos. Y hay quien viaja, lo he dicho antes de ahora por toposobía, para huir de cada lugar, no buscando aquel a que va, sino escapándose de aquel de donde parte.

Y hay también, sí, hay la tristeza de los viajes. Como escribía desde Atenas a Luisa Colet aquella estupenda naturaleza de artista y de soñador que fue Gustavo Flaubert, «por mucho que se viaje y se vea paisajes y podazos de columnas, eso no alegra. Se vive—añadía—en un entumecimiento perfumado, en una especie de soñolencia, en que pasan bajo los ojos cambios de decoraciones y junto al oído melodías súbitas: ruidos de viento, rodar de torrentes, esquilar

de rebaños. Pero no se está alegre, se sueña demasiado para estarlo.» Y aquel mismo año, desde Roma, a Ernesto Chevalier, su amigo, diciéndole: «De todas las orgías posibles es el viajar la mayor que conozco; es ésta la que se ha inventado al llegar la fatiga de las otras. La creo más perniciosa a la tranquilidad del espiritu y a la bolsa que pueda serlo el vicio del vino o el del juego.»

Mas hay que tener en cuenta que estos últimos conceptos y sentimientos acerca de los viajes proceden de Flaubert, de un voluptuoso imaginativo, de un hombre que idealizó la voluptuosidad, de uno que dijo de

si mismo (en etra carta a la Colet):

Per nacido con un mentón de vicios que jamás se han asomado a la ventana. Me gusta el vino: no bebo. Sov jugador y nunca he tocado un naipe; ne agrada la cerpula (acaso seria mejor traducir d'herche prejuerga o por farra) y vivo como un monje. Sov místico en el fendo y no creo en nada. El hombre que tan bien se definía con esas frases, el estupendo esteta y artista que llevó al último grado de perfección el succrirros sensaciones, es enteramente natural que encontrase tristes los viajes. Su poderosa imaginación soño ba en ellos demasiado para poder él estar alegre Y en los viajes buscaba sensaciones, y sensaciones vio lentas y fuertes. Quien hava leído Salambó comprenderá al hombre: al hembre enamorado de lo monstrueso, del Oriente enorme de los elefantes y las pagodas

Pero no es lo mismo para aquel que encuentra en el campo un Evangelio y absorbe en la montaña, tanto más que efluvios estéticos, efluvios éticos. Porque el campo libre es una lección de moral, de piedad, de serenidad, de humildad, de resignación, de amor. El campo nos ana, pero nos ama sin fiebre ni frenesí, sin violencia. Y en el campo se ahogan nuestras dos semillas ciudadanas o sociales más malignas, que son la de

la vanidad y la de la envidia. ¿Quién puede envidiar a stro cuando le adivina allí, a lo lejos, perdido en un repliezue de lontananza, visto desde la cima de una montaña? ¿Quién se siente envanecido y pagado de sí a la orilla del mar, frente a la inmensa sábana ondulante?

Desdichado del hombre que se aburre si tiene que permanecer solo unos días en medio de la campiña libre! Desdichado del hombre que no puede prescindir del ruido y el trajín de sus prójimos!, porque este tal no se ha encontrado a sí mismo, ni ha sabido siquiera buscarse, ni se ve sino reflejado en los demás.

La más sublime lección de moral que han oído los siglos y las tierras es el sermón llamado de la montana, aquel en que nos introduce el capítulo V del Evangelio, según San Mateo, con estas sencillas pero excelsas palabras: «Y viendo a las turbas subióse al monte, y habiéndose sentado él acercáronsele sus discipulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, etc.» Y sigue todo el sublime código de la perfección cristiana. Desde una montaña, el Sinaí, envuelta de collar continuo en fragor de tormentas, de relámpagos, fué promulgado por Moisés el Decálogo a su pueblo y desde un monte sereno de Palestina, un olivar acaso, dulce y perfumado de sol, se vertió sobre los hombres las más altas enseñanzas. Subido en el monte, sentado en él como en un tronco, y en su derredor, recostados en el suelo, al toque de la santa madre tierra, sus discipulos, abrió Jesús la boca para dejar flujr de ella. como río que brota de una laguna montañesa inagotable, el manantial de su doctrina.

La prueba más grande por que puede pasar un orador es conmover a una muchedumbre iluminada por el sol libre, dando en campo abierto, al aire libre, sus palabras. Y hay quien funda su opinión de que el más grande orador popular que en lo humano se haya conocido es O'Connell, porque arrebataba a las muchedumbres de campesinos irlandeses hablándoles así, al aire libre de la patria, y haciendo intervenir hasta al trueno en sus arrebatadas arengas. Y Demóstenes hablaba en el ágora, en la plaza pública, no dentro del salón de un parlamento.

Vengamos al teatro, y es seguro que dramas aplaudidos en nuestros salones de representación, en aquel ambiente confinado, a la luz artificial, recibiendo actores y actrices el reflejo de las candilejas, que produce en el rostro sombras anómalas de luz que viene de abajo arriba-, entre árboles y rocas pintados en lienzo, esos mismos dramas resultarian ridicules y hasta grotescos al aire libre, repesentados en el claro de un bosque o en un teatro antiguo. Este mismo verano vi en un pueblo de la sierra de Francia, en la Alberca, un drama moderno, miserable v pésimamente escojido, Los dos virreyes, representado al aire libre, en la plaza del pueblo, delante de la iglesia, sobre un tablado y bajo un toldo que defendia a público y actores del sol. Y en aquel escenario, en oue habrian no va conservado, sino realzado su grandeza el Prometeo, el Edipo, la Fedra, el Rey Lour, el Handet, La vida es sueño, el Don Alvaro, resultaba profundamente grotesco aquel desdichado drama que tan mal se escojiera. Y no digo nada si en vez de ser en la plaza del pueblo, que al fin algo tiene de teatro en el mal sentido de esta palabra, hubiese sido en el repliegue de una montaña, allí cerca, en un castañar al pie de la Peña

Tiene usted, amigo, que leer ciertes libros en el silencio y recojimiento de su cuarto, acostado en su cama, entre cobijas, para soñar en el campo. iOh, si pudiese usted leerlos en el campo mismo! Aunque no, al campo se debe llevar un libro: ce para dejarlo junto a sí, sobre la verde hierba, y quedarse mirando al cielo, teniendo conciencia de que se le tiene al libro allí junto, pero que se le tiene cerrado y silencieso. Y en el campo no se deben leer libros en que se describa el campo mismo, libros de viajes o de paisajes.

La mejor lectura en el campo es la de los evangelios de todas clases o la de una tragedia humana. Tuve, sin embargo, yo un pobre amigo-v le llamo pobre porque se murió joven—que se subía a Archanda, a una pequeña cordillera que no se levanta más de 400 o 500 metros sobre Bilbao, y sentado allí, contemplando la otra, más alta cordillera (el doble), de la otra orilla de la ría poníase a lecr las descripciones que de los Alpes hiciera Rousseau. Y me aseguraba que la ilusión era completa. Y vo, que le conocía, creíaselo. Además de que el efecto y la sensación que las montañas nos producen, no crece, ni con mucho, a medida de su altura. Porque así como desde un globo que se eleva a 2.000 metros sobre el suelo no se abarca con la vista doble extensión de terreno que se abarcaba cuando sólo había subido 1.000, ni muchísimo menos, así el efecto de las montañas no crece con su altura. Habiendo de tenerse además en cuenta su altura, no sobre el nivel del mar, sino sobre el campo circundante que las rodea. Y de aquí que no sean las montañas más elevadas del mundo las que producen efectos más emocionantes a los que suben a unas y a otras. Son muchos los que prefieren los Pirineos a los Alpes y los Alpes a otras cordilleras más altas.

El Ganecogorta, que junto a Bilbao se eleva a escasamente 1.000 metros, me ha parecido siempre tan imponente como cimas de 2.500 a que he ascendido aquí, en Castilla. Y estoy seguro de que cimas de 5.000 a 6.000 metros no me producirían no ya doble impresión, si esto pudiese medirse, que otras de 2.500 a 3.000

me han producido, pero ni siquiera tan grande. La altura geométrica es de una importancia secundaria en el respecto estético. Y una cosa parecida ocurre con los layos y con los rios.

Y sobre todo, ¿qué puede competir con el arroyuelo de nuestra aldea natal, con aquel que bajaba cantando junto a nuestra cuna y brezó nuestros sueños de la infancia? Yo no nací en aldea, ni por mi pueblo natal cruza un arrovo, sino una ría, una ría apretada entre pretiles, que es hoy un canal, una ría de refleios metálicos, sucia de ordinario con escurrajas negras de carbón y rojas de mena de hierro, una ría que se hincha a las horas de la marea con el agua del mar ecrca :, v luego, en bajamar, se convierte casi en una cleaca; una rín que parece arteria de enfermo, cubierta por el corda je de los buques, y en el rizo de cuyas leves opers cabrillea ej reflejo de estos buques mis mes: pero esta ría, este metancólico Nervión, iqué de remembranzas no agolpa a mi mente' iCómo recuerde les dias de mi fueitiva infancia, en que subido conetres amigos sobre un banco, a la orilla de la ría, cuando entraba en ésta aquel vapor de ruedas prorumpiamos a coro a canturrear su nombre, exclapander All pri-ve-ro d'Españal El pri-me-ro d'Es-· ··na' l'El pri-me-ro d'España!» Que así. El primero de E-vala se llamaba aquel vapor, ich felices dias' ¿Denge volvere cos a encontraros sino en el nativo campo?

Salamanca, octubre de 1911.

## HACIA EL ESCORIAL

Vacaciones de Semana Santa, siete días de asueto; a correr y a ver tierras, a orear los pulmones, la vista e el ánimo, a seguir conociendo España, abrazando u cuerpo. Fin de la salida El Escorial, pero por camine largo, tomándolo a sorbos, poco a poco, a modo de quien lo saborea.

Primera parada en Medina del Campo, la ya antiua conocida, la de la famosa feria secular, aquella en que dió su último suspiro la reina católica, Isabel

la Grande.

Allí se alza la ruina del castillo de la Mota, donde entregó aquella mujer extraordinaria su alma magnánima a Dios. Se alza el torreón hecho jirones y a la caida de la tarde remontaba desde él al cielo de ocaso su vuelo una bandada de grajos. Los baluartes se vam desnudando de su recubrimiento de ladrillo. Y aquella masa ingente donde se dictó aquel famoso testamento de Isabel la Católica, aquel en que dícese se habla de nuestra misión en Africa, mira al cielo con una inmensa resignación. Y una inmensa resignación desciende del castillo y se esparce por la llanura toda donde apunta el verde de las mieses.

Lugar el más santo para meditar en lo que pasa y en lo que queda, en la España temporal y en la España eterna, allí, junto al castillo de donde voló desde la España terrena a la celestial aquella alma de mujer fuerte. Alma de mujer, pero de mujer entera y varonil, como el alma de la patria que hizo, alma también de varona. Y otra varona, Teresa de Jesús, expresó un siglo después sus eternas ansias.

Erame una antigua obsesión la de visitar la ciudad de Olmedo. Atraíame a ella aquella parte de muralla, vestida de saúcos y plantas trepadoras, que al correr el tren se divisa. iPorque eso de ver al pasar un viejo pueblo, relicario de recuerdos, que duerme al sol guardado por sus murallas!... iQué habrá allí dentro? iY luego el prestigio histórico! Veníamos de Medina la del Campo, de junto a aquel castillo en que la gran Isabel muriera: íbamos a Olmedo, donde se dió la bar

talla a que debiera el trono.

A mediados del siglo xy subió al trono de Castilla por muerte de D. Juan II, aquel pobre rev Emique IV, por sobrenombre-nada halagüeño ciertamente el Impotente. Era un pobre varón- si es que lo era de cuerpo amasado con linfa y alma hecha de poquedad, lo que necesitaban aquellos turbulentos nobles que le habian enfrentado a su padre. Miserable fué el reinado de este infeliz. El P. Sigüenza, uno de nuestros más castizos escritores sin duda, en su Historia de la Orden de San Jerónimo, dice que «como el rey don Henrique quarto no tenía hijos herederos y en su gobierno procedía con tanta blandura, que todos imprimian en él lo que querían, estaba el Reyno y los grandes desgustados, todo lleno de inquietud, alborotes. divisiones; vivían unos como querían y otros como podían o los dexavan». Y así levantaron algunos frente a D. Unrique al infante D. Alonso, hermano del rev y de doña Isabel. Entre los nobles más turbulentos del partido adverso al rey, estaba aquel D. Juan de Pacheco, chombre de grandes mañas, de quien se decía públicamente que tenía tanta arte en traer a sa voluntad las de los que con él tratavan, que ponía sospecha i era más que ingenio humano-dice de él nuestro P. Sigüenza. «Era el pobre 1ey—dice este mismo escritor—de claro entendimiento, mas de una voluntad remisa, ineficaz, sin irascible, y digámoslo así, apocada, de donde nacían tantos males».

iY tan sin irascible el pobre Impotente! Como que divorciado de su primera mujer, la infortunada Blanca de Navarra, volvió a casarse en 1462 con la princesa. Juana de Portugal, de quien fué amigo D. Beltrán de la Cueva, gran maestre de Santiago por chra y gracia del rev, va que por obra v gracia de D. Beltrán llezó el rev don Enrique a ser padre, siquiera putativo, de la princesa doña Juana, a quien dió la malicia en apodar la Beltraneja, Y aquel D. Juan Pacheco, el del ingenio más que humano, esto es, diabólico, púsose frente al valido y cirineo del matrimonio del rev. y protestó del reconccimiento de la Beltraneja, adoptando como heredero al trono al infante D. Alfonso. hermano del rev. Los descontentos nobles destronaron al rey en efigie en las afueras de Avila de los Caballeros, y vino la lucha entre D. Beltrán, que apoyaba a la Beltraneja, v los acaudillados por Pacheco. Y fué cerca de Olmedo, al pie de unos pelados cerros blancos, donde ambos ejércitos se encontraron, guiado uno por D. Beltrán y el otro por el belicoso arzobispo de Tolcdo, Carrillo. A esta batalla, que quedó indecisa, se siguió un período de anarquía, y la muerte del infante D. Alfonso, envenenado, trajo a la historia a Isabel la Grande, hermana de padre del pobre Impotente. La voluntad que a éste le faltaba teníala ella, la varona. Y he aquí cómo entra Olmedo en los recuerdos de la gran reina.

El camino de Medina del Campo a Olmedo, más de veinte kilómetros, lo hicimos casi todo él a pie, parte en un carro de unos trajinantes en vino. Dejábamos atrás, destacándose sobre el cielo de la tarde, la mole del castillo de la Mota. A un lado y otro tierras de

pan llevar, luego un pinar que atravesamos, una pequeña revuelta del camino para atravesar un río, el Adaja, el río de Avila, que ofrece de pronto una rinormada de melancólico recojimiento, y al trasponer una cuesta las murallas de Olmodo y sus torres derritióndose en la luz del atardecer.

Por una puerta de la muralla entramos en el pueblo. Uno de esos espaciosos nuebles castellanos, abiertos, claros, llenos de luz, llenos de anchura, con vastas plazas al pie de una iglesia de ladrello que abriga tal vez a un álamo centenario, con su gran plaza de arquillos, donde toman el sel y coment in las últimas noticias de los diarios de la trade los desecupados del paeble. El vaho por dondecviera de una vida de sosiego, tal vez de modorra, tarbada tan sólo de vez en cuando por unas elecciones o por alguna cacicada. Y en la pleza de junto a la jelesia mayor, al otro dia de nuestra llegada, el de Jucyes Santo, cuando la procesión va a sacar a la luz y el aire libres les viejes pases, el trágico nazareno de mando morado y amoratado rostro, con su cruz a cuestas, en esa hora de tradición católica el grupo de las señoritas del pueblo y el grupo de los cinco o seis estudiantes que hav en él v que tienen a aou illas por pogias. De un lado las imágenes de la pasión y aquellos graves varones, de larga capa, con sus largas varas v sus birretes casi parecían doctores y de otro lado, haciendo como que miren na cirista reservato pero mirándose a los ojos, los povios del pueblo. Pasarén estas vacaciones de Semana Santa, se volver i estudiante a Valladolid e a Made de proseguir sus estudios, y ne olvidará aquella tarde de Jueves Sacto, o que la plaza de su viden viola la novia, toda de nesso, al pie del Narge no que murió por amor a los hombres.

i. Ser ma Suma es res de la épocas del año que más suele ir unida a la historia de lo revociós y afa-

bles noviazgos de los pueblos, y ese trágico Nazareno que pasea en esos días lo morado de su manto y
de su rostro por las abiertas plazas de los pueblos,
ha sido y es uno de los más eficaces casamentaros.
¿Quin que sepa el portugués no conoce aquella tieraísima poesía de João de Deus, titulada Exerca:
Es concila que empieza:

## Passavas como rainha:

pasabas como una reina. Y anduvo con ella el poeta por Semana Santa de templo en templo, y ella en su traje austero y grave, toda de negro, que era un gusto ver no sé qué suave luz bañarle las manos, el rostro, una luz como la que baña a los ángeles del cielo.

Días solemnes estos de Semana Santa en les pueblos. Es el día en que se les ve al juez y al alcal·le vestidos de levita y con su sombrero de copa alta, seguidos de la Guardia civil—ista de gala que haya en el pueblo, recorrer las estaciones. Y al verlo sienten

los niños la singular solemnidad del día.

El posadero de la posada en que nos alojamos, un posadere típico del linaje de los cervantinos. Cocinero a la vez y que se jactaba de guisar cualquier plato sin charse la menor mancha a la inmaculada blusa corta. Y su hija, una muchachuela, decía al servirnos en aquel Jueves Santo unas rosquillas fritas con manteca de cerdo: ¿Ay, por Dios, que van ustades a pecar! iAy, por Di s!» Y El haga que no llegue nunca la cándida muchacha a otra comprensión del pecado!

Dosdo Olmedo fuírnoros. Trévalo, etra ciudad istibelina de las que recorría y en que administraba justicia con lla reina andariega. Y esto Aróvalo fué de les más prontos, dicen, en acudir al l'acide de la Navarra para batir a los moros en las Meros de Tolas, por lo que figura en su escudo de armas un caba-

l'ero saliendo de un castillo, tal como se ve, entre otras tallas, en piedra, en una graciosisima de la antigua alhóndiga. Y este Arévalo fué de las ciudades que cuando la guerra de Comunidades de Castilla peleó contra los comuneros al lado del emperador, y de Arévalo fué el famoso alcalde Ronquillo.

Se tiende al sol de Castilla Arévale, y a su cielo eleva las torres de sus iglesias y conventos en la lengua de tierra que forman la confluencia del Adaja con el Arevalillo. Es como en un promontorio, con escarpes pintoresces a los ríos. Y en la punta misma de esa lengua, en la altura que domina el emboque de ambos ríos y los dos puentes, álzanse las ruinas del viejo castillo. Un macizo torreón de piedra que habla de viejos enconos y de los días de la trabajosa fragua de la nacionalidad. Y dentro de las ruinas del cestillo, en el recinto de sus desensta la muros las ruinas de un cementerio en que ya no se entierra.

¿Habéis visto algo más melarcólico y más lleno de sentido trágico que un camp sento aband mado, que las cuinas de un cementerio? Penetrantes son las ruinas de la vida, pero mucho más las ruinas de la muerte, las ruinas de la ruina. Un viejo cementerio abandonado, una sola tumba vacía, es acaso lo más hondo de sentir que puede encontrarse en el peregrinaje de la vida. Recordé el «Dies mío, qué solos se quedan los muertos», de Bécquer, y aquella inmortal elegía de Tomás Gray al cementerio de aldea. Más de una vez los pintores han tratado el asunto a que suele titular-se «la cuna vacía», pero es más hondamente trágico el de la tumba vacía. Y recordé también i por qué no ha de serme permitido citarme a mí mismo?—aquel final de uno de mis sonetes:

Parecia aquel cementerio abandonado en las ruinas de un castillo una colmena sin abejas. Los nichos abjectos nos miraban.

La ciudad misma todo recuerda menos la muerte. El tópico esc de la sombrío de los pueblos de Castilla es un embuste. Anchas y muy despejadas plazuelas en que niños, ancianos y adultos toman el sol, la gran plaza del mercado con sus soportales, mucho cielo arriba v mucha luz en el cielo. Y en derredor una vasta campiña de pan llevar, con acá y allá las manchas verdinegras de los pinares, y en el fondo, uniendo la tierra a' cielo, la sierra coronada de nieve. Y sube de la tierra una gran serenidad a juntarse con la serenidad grandisima que baja del cielo.

Y vive en estes pueblos una casta a la que se le está calumniando de continuo, una casta serena y cauta que no avanza un pie hasta que tiene bien asentado el otro, una casta sin impacioncia, que progresa paso a paso, sin fiebre progresista, porque no quiere tener que dar pasos atrás, recelosa si queréis, pero segura. Una casta que ha sido víctima de la levenda y de la contraleyenda, cuya historia de hoy, de lo que hace, piensa y siente, está por rectificar como la historia de su antes de ayer, de lo que hizo, pensó y sintió.

Ne tenéis, en efecto, sino ver cómo las preocupaciopes politicas del pasado siglo enturbiaron la clara visión de la lucha de los comuneros empeñándose en ver en estos nobles turbulentos y sus secuaces a los precursores de los liberales y demócratas de hoy, y en el emperador, que era acaso el verdadero demócrata, una especie de tirano que iba a ahegar libertades populares. Y así ha sido casi toda la historia que se hizo en España bajo la preccupación, de las luchas políticas del momento: una traducción, las más de las veces intiel, del pasado al presente del historiador. Y luego fueron los historiadores protestantes los que lograron imponernos en gran parte su tendenciosa y falsificada interpretación de la contrarreforma espanola, que era una reforma también,

Recorriendo estos viejos pueblos castellanos, tan abiertos, tan espaciosos, tan llenos de un rielo lleno de luz, sobre esta tierra serena y reposada, junto a estos pequeños ríos sobrios, es como el espíritu se siente atraído por sus raíces a lo eterno de la casta.

Salamanca, abril de 1912.

## EN EL ESCORIAL

Llegamos a El Escorial el día de Viernes Santo por la tarde y a punto aún de ver, puesto el día, la entrada de la procesión en la soberbia iglesia del Real Monasterio. Iglesia en que he entrado por vez primera

al recordarse en ella la muerte de Cristo.

Porque aunque a alguien pueda parecerle mentira habiendo pasado tantas y tan largas temporadas en Madrid, jamás me había llegado antes a esa llamada octava maravilla, a ese monasterio que no debería haber español alguno españolizante—esto es, dotado de conciencia histórica de su españolidad—que no visitase alguna vez en su vida, como los piadosos musulmanes la Meca, y ello, aparte de sus ideas, ya sea para bendecirlo, ya para execrarlo.

Pues lo cierto es que apenas hay quien se llegue a visitar El Escorial con ánimo desprevenido y sereno, a recibir la impresión de una obra de arte, a gozar con el goce más refinado y más raro, cual es el de la contemplación del desnudo arquitectónico. Casi todos los que a ver El Escorial se llegan, van con antojeras, con prejuicios políticos o religiosos, va en un sentido, ya en el contrario; van, más que como peregrinos del arte, como progresistas o como tradicionalistas, como católicos o como librepensadores. Van a buscar la sombra de Felipe II, mal conocido también y peor comprendido, y si no la encuentran, se la fingen.

En el tomo de las guías Baedeker dedicado a Espa-

ra e Portue de y sabido es hesta que punto estes tomes representan la ertodoxía del turismo o como se diésemos su escritor alemán Jesu -tan conocido por su obra score Velázquez has un pasaje en que al hablar de El Escorial cos dice ar es un ejemplo de lo que puede la voluntad y de lo que no puede. La voluntad es todopoderosa, se dice -añade : lo es en ciertos termos de la mulidad, pero es incapaz de crear ara sela obra de gemo. Y es esta chispa divina lo que faltà a la cupresa de Felipe II, Tuvo la desgracia de pertenecer a una época que no brillaba ni por la fuerva creadora ni por el guste. Na era, sobre i do, a pro-Asira pres er ar un monument del mes el vado arte rejiolos). Se le impuso, pues, al carjanto, un dibujo ocemárico rigureso y a la ej cución un estilo, del que The was successful removed to make concillar v sus admiradores la majestad, pers al cual no se le reconoce boy sino una aridez repulsiva. El prodificiento seguil, per el moio director que lo pre cribia todo, hasta el último detalle, su disposición sombría a quitar de les provectes las formes que le parecian demasiade ricas o demasiado presuntuesas; todo esto y muchas otras circumstancias debjerop paralizar el cutusiasmo orgador. Sip albertad, no bener i bell re ni verdad

. El corte de l'opina y a se tra deplarablemente obrisobre las fuerzas mentales de le su escres, revélase en su obra, que percen ribaries con un poder de fascinación casi petrificante, el único et canto le El Escrial es formar a un passo interne to del paísaje de que está redeado, lo cual no había siú previsto por sus constructores.»

Este tan ripies passio la Justi, en que se calumnia el Peni de esterio le San Larenza de El Escorial, no menos que a su fundador, al prudente rey D. Felire II, se le ha calumniado es un medelo de juicio que quiere ser estético y no es sino político.

He dicho va que nada hay tan difícil como gustar el encanto del desnudo arquitectónico. El desnudo escultórico y el pictórico, como suelen ser desnudo humano, están mucho más al alcance que el desnudo arquitectónico, y más si éste es de un templo. A mí por ini parte me ocurre que cuando veo en un edificio un adorno cuya función arquitectónica no comprendo, se me antoja que está allí para tapar una grieta o un defecto de construcción. Y al llegar a El Escorial, desde esta plateresca y en gran medida churrigueresca Salamanca, la mayor parte de cuyos edificies no pecan, ciertamente, por su sencillez v severidad, sino que están recargados de follaje, mi vista descansaba en las líneas paras y severisimas del Monasterio de El Escorial, en aquella imponente masa todo proporción y todo grandeza sin afanosidad.

Cree Justi que la época de Felipe II no fué una época de gusto, mas habría que preguntarle de qué gusto. Ciertamente que no del suyo. Pero este del custo es de lo más superfluo y variable que hay. Añade que no fué una época a propósito para crear un monumento del más elevado arte religioso, mas aquí habría que conocer no tanto el sentimiento estético cuanto el sentimiento religioso de Justi y de los que como él o detrás de él piensan. Lo de la aridez repulsiva merece un párrafo aparte.

Eso de hablar de la aridez repulsiva de El Escorial como hablar de lo sombrio de su carácter, carece, en rigor de valor estético, pues falta probar que lo árido y lo sombrio no puedan ser hermosísimos. Aridas son las pirámides de Egipto, árido es el decierto, mas yo no sé que pueda megarse inmensa hermosura a las unas y al otro. El desierto es a su modo

tan hermoso como un bosque.

Es como cuando se habla del campo de Castilla, de

Saca en seguida a relucir Justi lo del carácter sombrio de Felipe II este ya tradicional lugar común y lo de que proscribiera lo demasiado rico y presuntucso. Y luego viene lo consabido: lo de la libertad, la severa etiqueta de la corte de España, etc. Todo lo eval delata que en vez de un juicio estático se trata de un juicio político. Y no se olvide que Justi pertenece a la nación de Lutero, a aquellas tierras en que se llegó a llamar Felipe II el Demonio del Mediodía.

Tomad, en cambio, la estupenda Historia de la Orden de San Jerónimo, del P. F. José de Sigüenza, que la escribió en El Escorial y mientras éste se construía y que asistió a los últimos momentos de Felipe II. Los libros tercero y cuarto de la tercera parte de esta obra están dedicados a describir El Escorial Y a fe que apenas se encontrará en castellano estilo que mejor convenga al del Monasterio que el estilo literario de la obra del P. Sigüenza, obra que es una especie de Escorial de nuestra literatura clásica—modelo de sencillez, de sobriedad, de majestad y de limpieza. También la obra del P. Sigüenza puede a primera vista producir un cierto efecto de monotonía y desnudez, va que en ella se suceden los relatos de las vidas de aquellos recojidos varones jerónimos, no de otro

modo que en el Monasterio se suceden las ventanas de sus celdas, todas unas a otras iguales. Pero igué descanso en la lectura de esas vidas! Sov de los que han leído las 1.240 páginas en folio y de apretada letra de los dos tomos de esa historia en su edición de la Nueva biblioteca de autores españoles, que bajo la dirección de D. Marcelino Menéndez y Pelavo publica la casa Bailly Baillière, y es continuación del Rivadenevra, y aseguro que esa prolija lectura fué para mi espíritu un descanso tan grande como el de contemplar la masa del Monasterio desde un prado de la Herreria en que tendí mi cuerpo, iRaro placer en tiempos de agitación febril! Porque ni la obra del Padre Sigüenza es para hojeada de prisa o leída de viaic, acaso en un tren, ni El Escorial para contemplado de lijero y de paso. El desnudo necesita siempre tiempo, mientras que la hojarasca impresiona desde luego, aunque luego esa impresión vava amortiguándose.

Hay que leer en el P. Sigüenza el breve relato de la batalla de San Quintín, ganada a Felipe II por el duque de Sabova contra el duque de Guisa y los franceses el día de San Lorenzo de 1554, y que fué el motivo de fundarse para la Orden de San Jerónimo el real monasterio de El Escorial. «El hazimiento de gracias de Filipo por todos estos favores-dice el historjador jerónimo-no fué para que se rematase en un día ni siete, ni parasse en solo el hombre; propuso con mucha resolución edificar un illustrísimo templo al martyr español, que fuesse tan famoso en todo el mundo como su glorioso nombre, donde de día y de noche se celebrasse su memoria v se hiziessen y diessen a Dios para siempre bendición y gracias». Y sigue la descripción del monasterio, la única que haya digna de él, y acaba con su comparación con otros edificios famoses, principalmente con el templo de Salomón,

que ni el P. Sigüenza ni ninguno de su tiempo ni di muchos siglos antes vió.

Y qué bien entendía el buen jeróbimo, el del estrio severo y desnudo, la severidad y desaudez del edificio en que trabajaba! Era el estilo de la verdad, por la da verdad nos dice en otra parte ama mucho la claridad y la desnudez, y la que no es assi, no es verdad. Y él, el buen menje, gustaba de la casta dest.cdez, pues al nablarnos de un cuadro de Ticiano ou representaba a Santa Margarita, nos dice oue era «veliente figura, aunque algo corrempida una singular parte della, por el zelo indiscreto de la honestidad: ceháronie una ropa falsa en un desnudo de una pierna, que fué grosera consideración». Y cosa grosera debia de parecerle echar falsos adornos sobre el desnudo de los edificios, ya que no consiste la architectura en que sea deste orden o aquél - nos dice en otro lugar sino que sea un cuerpo bien preporcionado. que sus partes se avuden y respondan, aunque no len sino unas piedras cortadas de la cantera, assentada con arte, una encima o enfrente de otra, que venga a a hacer un todo de buenas medidas y partes on : respondan».

Alguien se ha atrevido a llemar el Escorial portugués a equel monasterio, también de jerónimes, de Belén, ceremo a Lislea, pretotipo del mus hojarasceso estilo manuelino. Fué el mismo rey D. Manuel el que ha dado nombre al estilo, el que a fines del siglo y fundó esa casa con las riquezas que del Extremo Oriente afluían a Pertugal. Y no cabe, en verdad, op sición mayor al arte escurialense, iEso se que no es árido! Pero es hojarasceso y no de más fruto estético. Pues en arte cemo en naturalens no da más fruto de permanente belleza ly que mas hoja cuía.

Hablando del cual monasterio de Belén, el P. Sigüenza en etra parte de su obra nos dice asi: Y como

la arquitectura moderna está siempre adornada de follajes y de figuras y molduras y mil visajes impertinentes, y la materia era tan fuerte, labrávase mal y costaría infinito tiempo y dinero: lo que agora está hecho muestra bien lo que digo. Tiene esta fachada del medio dia mucho desto ansi en la iglesia como en el antecoro y dormitorio, que es todo mármol, y lleno de florenes, morteretes, resaltos, canes, pirámides v otros mil moharraches que no sé cómo se llaman ni el que los hazia tampoco». Y él, el buen jerónimo, acostumbrado a cantar dentro de aquel templo de El Escorial, todo robustez maciza, al hablar del templo de los Jerónimos de Belén nos dice que «es de una sola nave... y el cruzero es admirable de mucha grandeza, sustentado sobre unos pilares muy flacos y delgados puestos por gentileza más que por necesidad: cosa que a cualquier hombre de buen juyzio en esto ha de ofender en vicadolo». Y añade el siguiente razonamiento de una gran profundidad en estética arquitectónica diciendo así: «Fiose el arquitecto en la fortaleza de las paredes que avían de ser poderesas a sufrir y sustentar el peso y la fuerça de la bóbeda. Y quiso espantar a los que entrassen viendo como en el avre una máquina tan grande: locura e indiscreción en buena arquitectura, porque el edificio es para asegurarme, y no que viva en él con miedo de si se me viene encima». ¡Y que a seguro y sin miedo de que se le viniese el templo encima, cantaría en el coro de aquel formidable templo de su Escorial, que siendo tan grande parece se nos achica y ciñe por gracia de sus proporciones!

Es como aquellas «pieças de mucho desenfado—de que el mismo P. Sigüenza nos habla—alegres, claras y de grandeza que aunque algunos se les ensangosta, a otros se les ensancha el alma viéndose en ellas». Y el alma se ensancha al entrar en aquella iglesia, de

columnas como torres, donde nos sentimos a seguro, y donde está la grandeza tan templada y como humanizada por la proporción, que sin perderla parece la fábrica ensangostarse para ceñirse a nuestra seguridad y abrigo.

Grandeza proporcionada y desnudez, y nada de florones, morteretes, resaltos, canes, pirámides y otros mil moharrachos, cuyos nombres ni los que los hacen saben, pues no son cosas definidas y con función propia, tal es el carácter de ese eduicio que repuena por su arriez a los que no se detienen lo bastante a dejarse

empapar de su austero encanto.

Entra por mucho en juicios como el de Justi, lo repito, la preocupación política o religiosa. Porque no son muchos les que piensen conv. pensaren y aun siendo muy progresistas y muy literatos, saben ver todo le que de intensa pasión, puesta al servicio de su causa, había en aque! Don Quijote de covachuela que fué Felipe II. Este hombre singular, preocupado de la salvación de las almas de sus súbditos, fué como dice muy bien Martín A. S. Hume en su excelente historia de España (The spanile people, their origin, growth ard influence) en su sombrio orgullo, su mística devoción, su poderosa individualidad, la personificación del espíritu de su puebio, fué cel primer rey verdaderamente español de toda España, identificóse con la obsesión nacional que era cuna creencia en la misión especial de los españoles para extirpar la herejía. Llegaron a constituir nuestros abuelos añade Humeguna nación de misticos, en que cada persona sentía su propia comunión con Dios y era capaz, en consecuencia, de cualquier sacrificio, de cualquier heroísmo, de cualquier sufrimiento por esta causa». Y ese espíritu severo, desnudo y fuerte habla en las piedras de El Escorial a quien quiere oirlo, piense éste como pensare. Leed en el mismo P. Sigüenza el relato de la últi-

ma enfermedad y muerte de aquel Don Quijote de despacho u oficina, cuya arma fué la pluma de mandar. Oídle cuando al recibir e sacramento quédase luego con su hijo a solas y le dice: He guerido que os halléis presente a este acto, para que veáis en qué pára todo. «Como en todo fué tan rev v de tan alto ánimo este principe parece que aun quiso reynar y enseñorearse sobre la muerte», nos dice el jerónimo. Murió con el crucifijo mismo que su padre el emperador entre las manos. Mandó al arzobispo le levese la pasión de San Juan. Cerca de la una de la noche fué a hablarle su confesor, y él dijo a los jerónimos que le rodeaban: «l'adres, decidme más que quanto más se allegava a la fuente tanto crecía más la sed». Cuando D. Fernando de Toledo fué a darle una de las vejas de nuestra señora de Monserrat, el rey le dijo: «Guardadla, que aun no es tiempo», y a las tres de la manana, al presentársela de nuevo «le miró riéndosele y tomándosela de la mano dixo; Dadla acá, que va es hora».

«Las últimas palabras que pronunció y con que partió deste mundo, fué dezir como pudo, que moría como católico en la Fe v obediencia de la santa iglesia romana: y besando mil vezes su crucifixo (teníale en la una mano y en la otra la candela y delante la reliquia de San Albano por la indulgencia), se fué acabando poco a poco, de suerte que con un pequeño movimiento, dando dos o tres boqueadas, salió aquella santa alma v se fué, según lo dizen tantas pruevas, a gozar del revno soberano. Durmió en el Señor el gran Felipe segundo, hijo del emperador Carlos quinto, en la misma casa y templo de San Lorenço, que avía edificado y casi encima de su misma sepultura, a las cinco de la mañana, cuando el alva rompía por el Oriente travendo el sol la luz del domingo, día de luz y del Señor de la luz: y estando cantando la missa del alva los niños del seminario, la postrera que se dixo por su vido y la primera de su muerte, a treze de setiembre, en las octavas de la Natividad de nuestra señora. Vigilia de la Exaltación de la Cruz, el año MDXCVIII, en el miemo día que catorce años antes avía puesto la pestrera piedra de todo el quadro y fábrica de esta casa. Alfíqué escrita en el real monasterio de San Levelmo del Escorial la muerte de sa fundador, por el padra fray José le Sigüenza, de la Ordan de San Jerónimo, hoy extinguida, que fué de esa muerte testigo.

Salamanca, mayo de 1912.

## SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago de Compostela, en el corazón de Galicia, donde en los siglos de más ingenua y más sencilla fe cristiana se creía estaba el cuerpo del apóstol Santiago el Mayor, el Hijo del Trueno, fué en aquellos siglos un lugar de romerías casi al igual de Roma y de Jerusalén. En cartas geográficas alemanas de la Edad Media se le llama a España «Jacobsland», la tierra de Santiago.

Los piadosos peregrinos que venían del centro de Europa a ese corazón de Galicia traían consigo levendas, relatos, cuentos y cantares, y fueron sus romerias uno de los vehículos de la cultura europea de entonces. La poesía trovadoresca galaico-portuguesa, a primera manifestación culta del lirismo en lengua romance en la Península, prendió al contacto de chispas traídas de Provenza por los devotos romeros de Santiago.

Camino de Santiago se le llamó a la vía láctea, ne-Lulosa de estrellas que guiaba a los peregrinos al término de sus anhelos, como a los magos su estrella, y la ruta toda hallábase sembrada de santuarios y hospederías.

Está por escribir la historia de la influencia que esas romerías tuvieron en el desarrolle cultural de España, en literatura y arte, y hasta en su historia política, pues no poco influyeron en el nacimiento del reino de Portugal.

Y hoy, quien desee conocer bien España y respirar lo que aún queda de su viejo ambiente tradicional, no puede dispensarse de una piadosa romería artística a Santiago de Compostela, en el corazón de Galicia. Allá me fuí, pues, desde Pontevedra.

Bordea el tren la espléndida ría de Arosa y pasa luego junto a Padrón, la antigua Iria Flavia, donde dicen que moró más tiempo el apóstol. Y hasta llegan a asegurar—bienaventurados los que así creen que una piedra que se conserva en la iglesia de Santiago fué la riedra a que se amarró la barca que conducia el cuerpo del apóstol. Pero Padrón, que se alza a orillas del Sar, en una riente vega, nos trae otros recuerdos; recuerdos de poesía. De Padrón, fué aquel Juan Rodríguez de la Camara o del Padrón, poeta cortesano de mediados del siglo XV, que escribió en castellano prosa y versos, y sobre todo El sierro libre de amor, «Su prosa vale más que sus versos y su biografía y su leyenda, todavía muy obscuras, interesan más que sus versos y su prosa», escribe Menéndez y Pelayo, el cual añade que la novela de Juan Rodríguez está llena de recuerdos de su tierra natal, notados con toda precisión topográfica. La novela es el relato de unos desgraciados amores de aquel paisano del doncel Macías el enamorado, gallego también.

Y en Padrón vivió, sufrió y murió también Romlía de Castro y su viudo, Manuel Murguía, llega a afirmar que fué en la casa solariega de los Castro donde nació Juan Rodríguez, el siervo de amor. Al paso del tren se ve la modesta casita llena de recuerdos, con su balconcillo cubierto por enredaderas, con su huertecito delante. Y no lejos de alli corre sumiso y humilde el Sar, casi un arroyo, escondiêndose entre dos filas de árixles, recatíndose a miradas indiscretas y como huyendo toda ostentación. En sus orillas escribió Rosalía lo más de aquel libro peregrino al que apenas si se empieza a hacer justicia, en rimas castellanas, que se titula En las orillas del Sar. «¡Cuán hermosa es tu vega, ch Padrón! ¡Oh, Iria Flavia!—mas el calor, la vida juvenil y la savia—que extraje de tu seno—como el sediento niño el dulce jugo extrae—del pecho blanco y lleno—de mi existencia oscura en el torrente amargo—pasaron, cual barridas por la inconstancia ciega,—una visión de armiño, una ilusión querida,—un suspiro de amor.» Así cantaba. Y otra vez: «¡Padrón! ¡Padrón! Santa María... Lestrove...... ¡Adiós! ¡Adiós!»

En estas palabras que parecen baladies, en este mero nombrar lugares queridos, icuánta ternura! Y su saludo al centenario de Adina, con sus olivos oscuros y el suelo de hierbas y flores, con sus canónigos viejos que en él se sientan al sol, y los niños que allí juegan bulliciosos, y las losas blancas, y los húmedos montones de tierra, donde al amanecer se enterró a algún pobre. Pero ella, la pobre Rosalía. no duerme su eterno sueño en el cementerio de Adina, de l'adron, en aquel cementerio encantador que tanto quiso; duerme en un mausoleo, a mano izquierde, o sea al lado del Evangelio del altar mayor de la iglesia de Santo Domingo, en Santiago, que se quiere hacer panteón de gallegos ilustres. Por cierto que al otro lado, al de la Epístola, descansa en otro mausoleo el más frágil ídolo de un día, producto de veleidades regionalistas, y sobre su estatua una leyenda en un gallego presuntuoso, artificioso y falso, que denuncia la pueril preocupación de distanciarlo lo m'is posible, con arcaísmos y aun barbarismos, del romance castellano.

Cuando pasada ya la vega de Padrón se me presentaron a la vista las torres de Santiago me acordé de esta mi Salamanca, pues son, sin duda, las desciudades españolas, ej i rejedes y universitaria ambas, que más parecido guardan entre si. Sólo que esta Salamanca es más abierta, más alegre, más soleada, y peor empedrada también. La arenisea de esta plateresca Sal manca se dora al sol y admite una profusión de foicij e organentales difíciles de labrar en el duro granito de Santiago, que bajo aquel cielo plúmbeo y lluvisso se ennegrece promoto, dando a la ciudad compostelana el aire austero y hasta sombrío que la distingue.

Pere cuenta que lo sombrio no es use es más bien hermesisimo. Aquellas rúas compesteladas, llenas de expertales, por donde pescas estudentes y excónigos, nos hablan de una ciudad hecha para el estudio y de rezo, pero donde tergan también campo las iides del amor. Y no sé por qué me acordada de Brujas la muerta y de tantas otras mas rías ciudades, y pensaba en amores furtivos, en tragedias ocultas en dramas de misterio entre amantes de negro bajo la negeura lluviosa de la ciudad, en citas que alguien creería secribegas, en las oscuras naves românicas de la catedral.

La catedral lo corona y como que lo absorbe todo. Alta su fachada principal, la del Pomente o la del Obradoiro, en la maver y más abierta caja de piedra de Santiago, quiero decir en su gran plaza flanqueada por custro solemnes edificios: la catedral misma, el gran hospitel real que los Reye. Católicos mandaron construir para los peregrinos y que recuerda nuestro actual coleccio de irlandeses samantino , el seminario de confe cres, algo muy parceido al colegio viejo de S. y Bartolomé de Schamance, y el antiguo colegio se San Jerónime.

Detrás de la fachada del Obradeiro, se abre, al entrar por ella en la catedral, el estupendo pórtico de la Gloria, la maravilla icónica de España, que mereció ser vaciado para figurar en el museo de Kensington de Londres. Cuanto se diga de ese poema en piedra en que se respiran el arte y la piedad medioevales, será poco. La eterna juventud de la piedra nos habla allí de una fe juvenil, virgen madre de las más consoladoras visiones. En torno a la figura de Nuestro Señor, que nos muestra sus llagas, escoltado por los cuatro evangelistas, los ancianos apocalípticos, con sus instrumentos músicos en las manos, están absortos en un éxtasis que nunca acapa. Los profetas y los apósteles sourien más abajo. Y la piedra policromada, habla o más bien canta. Al pie del pértico, de hinojos y mirando al altar donde está el sepulcro del apóstol, el maestro Matco, el autor de semejante maravilla arquitectónica, ora en piedra. El pueblo le llama el santo dos croques, el santo de los cosques o pescozones; y dícese que algunas madres van a dar a sus hijos de cabeza contra aquella cabeza de piedra para que se les despierte la inteligencia.

Digna entrada de nuestra gran catedral románica aquel pórtico de la Gloria. El románico, severo y sobrio, resiste la cursilería en que fácilmente cae el gótico. La religiosa gravedad del románico no se presta a las sentimentalerías literarias del gótico. No se comprende a Chateaubriand en las naves severas de un templo románico. El de Santiago sugiere, desde luego, la idea de un sepulcro, casi de una catacumba. Estamos muy lejos del pintoresco irisado de la catedral de León. Allí, en la catedral de Santiago, hay que rezar de un modo o de otro; no cabe hacer literatura. Su galería alta nos habla de las bandadas de anhelantes romeros que en ellas dormían. Y fué para sahumar la catedral, matando el hedor que aquellos peregrinos allí dejaban, para

lo que se hizo el famoso «botafumeiro», el gran incensario que, pendiente del cimborrio, recorre las naves del crucero.

La catedra! domina con sus torres a Santiago, pero en torno de ellas se levantan otras muchas, y vista la ciudad desde el paseo de la Herradura semeja un gran bosque oscuro de piedra destacándose sobre la verdura riente de la campiña. Cerca de la Basílica se alza San Martín Pinario, hoy seminario pontificio, antiguo monasterio de benedictinos, solemne y espacioso y desnudo. Su templo da una singular sensación de reposo y de sobriedad que habria encantado a aquel nuestro ya conocido jeronimo Pacire Sigüenza, el que sintió tan hondamente lo desnudo arquitectónico. Y desnudo y seneillo como vivió el pobrecito de Asís, se alza también el templo de San Francisco. El austero granítico compostelano rechaza los floreos de la arenisca salmantina.

Bajamos a la Colegiata del Sar, con sus torcidas columnas y el resto que de su viejo claustro románico queda.

Y a vagar luego por aquellas rúas santiaguesas, por sus recodos y esguinces, entre las pétreas plazas, por donde un tiempo llenarían los soportales rezos de romeros, y hoy, en noches tibias, volarán susurros de enamorados. Porque, más que en las alegres ciudades abiertas al sol, más que en las campinas libres, se piensa en el amor, siquiera como un recurso y un consuelo, en estas viejas ciudades sombrías, levíticas y académicas, sobre que gravita la pesadambre de los siglos. En el largo invierno de largas noches, bajo la llovizna terca, al son pastoso de laz campanas, iqué se va a hacer?

Oid a Rosalia en su poema Santa Escolástica, de la que hay una magnífica escultura en Santiago. Dice: Una tarde de abril en que la tenue—llovizna

triste humedecía en silencio-de las desiertas calles las baldosas, mientras en los espacios resonaban las campanas con lentas vibraciones.—díme a marchar, huvendo de mi sombra...-Soplo mortal crevérase que había—dejado al mundo sin piedad desierto. - convirtiendo en sepulcro a Compostela;-que en la santa ciudad, grave y vetusta-no hay rumores que turben importunos—la paz ansiada en la apacible siesta.—¡Cementerio de vivos!, murmuraba—vo al cruzar por las plazas silenciosas—que otros días de gloria nos recuerdan...—Después la catedral, palacio místico—de atrevidas románicas arcadas,—y con su gloria de bellezas llena.-me pareció al mirarla que quería-sobre mi frente desplomar, ya en ruinas.—de sus torres la mole gigantesca...— Atrás quedaba aquella calle adusta,—camino de los frailes y los muertos,—siempre vacía y misteriosa siempre,-con sus manchas de sombras gigantescas-y sus claros de luz, que hacen más triste-su soledad v que los ojos hieren.-Y en tanto la llovizna, como todo-lo manso, terca, sin cesar regabacampos y plazas, calles y conventos—que iluminaba el sol con rayo oblicuo-a través de los húmedos vapores-blanquecinos a veces, otras negros.»

¿Podría yo, con mi prosa seca y dura, daros una más viva impresión de Santiago que esas estrofas sombrías de Rosalia? ¡Cementerio de vivos!, exclamó la pobre atormentada poetisa que cantara el riente cementerio de muertos de Adina, a orillas del Sar. Aquella pobre aldeana—pues siempre lo fué Rosalía—llevando la vega de Padrón en el alma, sentíase entenebrecer en las calles adustas, caminos de frailes y de muertos, bajo la llovizna, terca como todo lo manso, y bajo una llovizna que no caía sobre verde y mulida hierba, sobre lozanos maíces, sino que «humedecía en sileneio de las desiertas calles las

baldosas» estériles. Y ia pobre exclama: «Ciudad extraña, hermosa y fea a un tiempo,—a un tiempo apetecida y detestada,—cual ser que nos atrae y nos desdeña,—algo hay en ti que apaga el entusiasmo,—y del mundo feliz de los ensuenos—a la aridez de la verdad nos lleva.» Y luego grita: «iY yo quería morir!» Y sólo encuentra refugio y consuelo en el templo. «Majestad de los templos, mi alma femenina—te siente, como siente las maternas dulzuras—las inquietudes vagas, las ternuras secretas—y el temor a lo oculto tras la inmensa altura.» Y corre la pobre aldeana al templo, se postra ante la imagen de Santa Escolástica, dobla la rodilla, inclina la frente y exclama: «iflay arte!... iflay poesía!... Debe de haber cielo: ihay Dios!»

A la aldeana de l'adrón, enamorada de su vega. le repugnaban por igual las nanucas castellanas--Illanura, siempre llamara! -, decia y las calles adustas caminos de trailes y de muertos, cuyas baldosas humedecia en silencio la llovizna terca. Hermosa y fea a un tiempo declaraba a la ciudad compostelana. apetecida y detestada. De haber vivido algún tiempo en comunión con la llanura castellana, ino nabria llegado también a sentirla hermosa y fea a la vez, apetecida y detestada? Su pobre alma temblaba de frío, de miedo, lo mismo en la adusta y grave meseta de Castilla que en las alustas y graves calles de Santiago de Compostela. Y es que hay una estrecha hermandad entre una y otra. Santiago es lo más castellano que bay en Calicia; es, en rigor, una ciudad profundamente castellana, de una Castilla de cielo plúmbeo y liuvioso. En las rúas comprestelanas sientese uno le es, muy lejos de las rientes islas bajas de Pontevedra, lejos, muy lejos de las vegas del Miño, Santiago, corazón de Calicia, es uno de los corazones de España; lo especifico y diferencial galaico parece que se borra en él y resurge el alma común española, a base castellana, el alma nacional.

No en vano fué Santiago durante siglos centro de remerías internacionales. Lo internacionale ahoga todos los regionalismos estrechos y robustece lo nacional. Los devetos peregrinos venían, al venir a Santiago, a España, y cruzando España, y no a Galicia: venían a visitar el sepulcro del patrón de España y no de Galicia sólo. «'Santiago, y cierra España!» fué miestra divisa mediceval española: pero al cerrar Santiago a España abría y rompía sus barreras interiores, fundía a sus pueblos todos en la lucha cemún contra la morisma.

El sepulcro de Santiago es un sepulcro de España toda. El sepulcro de Galicia acaso sea el de Prisciliano, el gnóstico gallego, obispo de Avila, que en el siglo re mezcló el paganismo galaico con las doctrinas cristianas. Así, bautizando las supersticiones célticas. trató de cristianizar a su pueblo. Fué decapitado en Tréveris, parece que su cuerpo fué traído a Galicia. su patria, y acaso su seputero fué lugar de piadosas romerías. ¿No se aprovecharía esto más tarde v. así como él hautizó las supersticiones célticas, se trató araso de hacer ortodoxas esas romerías con una levenda nueva? Porque un hombre moderno, de espíritu crítico, no puede admitir, por católico que sea, que el cuerpo de Santiago el Mayor esté en Compostela. ¿Qué cuerpo es, pues, el que allí se venera y cómo v por qué se inició ese culto?

Salamanca, agosto 1912.



## JUNTO A LAS RÍAS BAJAS DE GALICIA

Desde que hace ocho años visité una parte de Galicia—Orense y Coruña—ansiaba conocer el resto, y sobre todo la encantadora comarca de las rías bajas, de que se hacen lenguas cuantos la visitan. Y allá he tenido ocasión de ir en romería este verano.

Fué atravesando mi bien conocido Portugal, por las orillas del Duero asceta que corre en lecho de rocas y yendo a buscar luego las del Miño manso, que como una caricia lenta baja al mar, restregándose en la

verdura de sus vegas.

La tierra toda del Miño, de un lado y otro de la ría por España y por Portugal, se abre a los ojos como una visión de ensueño que nos ata a la tierra. La he visto entre llovizna, recibiendo resignado el jugo fecundante de las nubes, y es como mejor sentimos su significación íntima toda. Es un paisaje carnal y crepuscular a la vez, y, si me es permitido decirlo, más musical que pictórico. Los montes del horizonte languidecen entre neblinas. Por dondequiera el verdor vela al esqueleto rocoso de la tierra, que aeá, en esta ósea Castilla, asoma por dondequiera sus juanetes.

Recordaba aquella magnifica descripción de la tierra y el hombre del Miño que Oliveira Martins nos dejó en la descripción de Portugal con que su Histo-

ria de Portugal se abre.

Allí nos habla de esa tierra donde pulula el hombre, donde el cultivo es más hortícola que agrícola, de aquellos «campos pequeñitos, circundados por pequeñitos valles, oriado de robles pigmeos, recortados, de donde cuelçan los racimos de las uvas verdes.» Y añade: «Bajo un cielo nublado casi siempre, pisando un suelo casi siempre encharcado, encerrado en un valle repleto de maíz, dominado en torno por florestas de pinos sombríos, sin aire vivificante, ni abundante luz, ni largos horizontes, el hormiquero de los miñotos, no pudiendo despegarse de la tierra, como que se confunde con ella, y con sus bueyos, sus arados y sus azadas, forma un todo de donde no se vercue una voz de independencia moral, aunque a menudo se levante el grito de la resistencia utilitaria.»

Pero esto que dice Oliveira Martins se aplica al Miño portucués mucho mejor que al callego, Porque un poco más arriba de él se abren las rías. Y vista la campiña desde Tuy mismo desde la torre de su catedral-fortaleza, que es un espléndido balcón abierto a un paraíso terrenal, no puede decirse que el valle sea nequeño ni que falten larcos harizontes, aunque no, iclare está!, los de Castilla. Los canónicos de Tuy, atravesando el paseo de las acacias, se van a sentar en unos bances que dan a la vega, y mientras reposan la vista, no có si faticada de leer salmos, en el verdor de la campiña, comentarán chismes de cabildo o murpurarán del obispo, como es la regla.

Dejando a los buenes fudenses en su nido y recordando a un fantástico hijo de esa ciudad que me amenizó no pecas boras em sus ocurrencias y murió de cónsul de España en Casablanca, empecé a cruze la provincia, camino a su capital. La provincia de Pontevedra es, en ricor, la de mayor densidad de población de toda España, pues si Vicena le supera en las estadícias se deba a su capital. Bilbao y a los puestados

blez fabriles de ambas márgenes del Nervión. Pero el campo en ninguna parte está más poblado que en esta provincia de Pontevedra, marítima y agrícola.

Viven como las ranas, casi encharcados, respirando humedad. Y cuando quieren secarse los huesos—condición para que el gallego haga carrera en el mundo-o suben a secárselos a la meseta castellana, o cruzan el mar en busca de fortuna a América. En un caso suele llegar a ministro y cacique máximo, en el otro a millonario.

Pero lo característico, lo casi privativo de esta provincia de Pontevedra, lo que le ha dado la fama de

hermosa de que goza, son sus rías bajas.

Son las rías bajas brazos, o más bien lenguas de mar, que formando repliegues y meandros se meten por la tierra entre colinas de verdor, y brazos o lenguas de tierra que avanzan a refrescarse en el mar. Tierra y Océano se abrazan estrechamente y como que se mezclan, a lo que concurre la frecuente lluvia.

Dan las rías bajas la impresión de lagos sembrados de islas. Una faja de tierra cubre por todas partes el horizonte de estos tranquilos remansos del Océano. Los innumerables pueblecitos de sus márgenes se reflejan en el agua y en días claros es como si las colinas y montañas revestidas de verdura estuvicsen suspendidas en el cielo mismo, que en el seno del agua se reproduce. Duerme el mar, y acaso sueña, en brazos de la tierra.

Los hijos del país comparan las bellezas de estas rías bajas, de estos verdaderos lacos, entre sí, y establecen parangones entre la de Vigo, la de Marín o Pontevedra, la de Arosa... (Aun hav otras.) Yo las encuentro muy hermanas. La de Marín, la más recojida, la más intima; la de Arosa, que es la mayor, la más solemne. Por sus revueltas y golfos interiores recuerda el lago de los Cuatro Cantones, aunque no esté

flanqueada por tan bravos montes. Y todas ellas invitan a dejarse en su seno mecer a merced de las aguas, y no digo de las olas porque el oleaje del mar libre se rompe y amansa en ellas.

Pero yo, que aunque nacido y criado muy cerca del mar y en pueblo a donde llegan la marca y el agua salada, gusto más que de él, de la montaña y del campo, gece de las horas más gratas internándome rías de Pontevedra arriba, donde deja ya de ser ría para ser río, en las aguas que vienen de las cimas, no en las que vienen del mar con la marca. Fué río Lérez arriba.

Un río para soñar en él lejos de la batalla de la vida. A una piedra que hay en su orilla, en un lugar que con el Tempe de Tesalia, descrito por Herodoto, comparaba aquel copioso benedictino P. Sarmiento, erudito que no dió paz a la mano, a esa piedra bajaba a descansar el buen fraile. Y allí, encima del Lérez, está el monasterio de benedictinos donde el infatigable Feijóo hizo sus estudios. Lugar de descanso; lugar de estudio por lo mismo.

Bajan les árboles hastalas aguas mismas del Lérez para formarle abrigo de verdes cortinas y enverdecer sus aguas. Y el río, enamorado de la verdura, va enroscándose por ella, formando meandros que llaman allí salones, y fingen pequeños lagos, como en recuerdo de los grandes lagos aparentes de las rías bajas. Y hace suspirar suspiro de liberación al espíritu el verse uno encerrado en un recinto de follaje sobre la tranquilidad de las aguas límpidas, ¡Aguas límpidas! He aqui a'go que vamos perdiendo en mi Vizcaya, que van perdiendo en Asturias. El Nervión, el río de Bilbao, tan hermoso tierra adentro, antes que empiecen las fábricas y antes, sobre todo, que los pretiles lo aprisjonen, se ve sucio del rojo de la vena de hierro, y el Nalón, hermoso río asturiano, llega negro de hulla al mar. Pero este Lérez virginal, no manchado aún por las devecciones de la industria, convida al idilio, al amor y al recojimiento, al estudio.

Fué cerca de él, a su vista, en un repliegue de las colinas, donde una tarde oi subir de la verdura del campo las notas verdes y que jumbrosas de la gaita gallega. Tocábala don Perfecto Feijóo, un perfecto gallego, farmacéutico en Pontevedra, y que administra a su nativa terriña la medicina confortativa de los aires musicales de la tierra. Formó un coro-el coro «aires da terra»—v con él restaura la música popular, impidiendo que se pierda, o lo que es peor, degenere al contagio de las tonadas de la zarzuela de moda. Con los trajes de la tierra se me aparecieron don Perfecto y sus compañeres, entonando «alaláas», «muiñeiras», todos esce cantos que templan la morriña céltica. Las notas, verdes como el campo, parecen surgir de su verdura y se alargan en ondulaciones suaves como las colinas, como las lenguas del mar que acaricia a la tierra.

El gaitero ha dado ocasión a toda una literatura. Ventura Ruiz Aguilera, el poeta salmantino mucho menos leido y gustado hoy de lo que merece serlo, escribió en 1860 aquel «eco nacional» titulado La gaita gallega, que empieza: «Cuando la gaita gallega—el pobre gaitero toca, - no sé lo que me sucede-que el llanto a mis ojos brota.—Ver me figuro a Galicia bella, pensativa v sola,--como amada sin su amado,-como reina sin corona...-A mi alma revela tantasdesdichas, penas tan hondas,—que no sé deciros—si canta o si llora». Estos dos últimos versos son el estribillo de sus cinco estrofas: «Recuérdame aquellos cielos,—y aquellas dulces auroras,—y aquellas verdes campiñas,-v el arrullo de sus tórtolas;-y aquellos lagos y aquellas-montañas, que al cielo tocan...» Esos lagos no pueden ser sino las rías bajas. A la poesía de Ventura Ruiz Aguilera, el salmantino, respondió en gallego la du're Rosalía de Castro y su estribillo fué: «qu'eu podo decirche—non canta, que chora». En esta poesía es donde se encuentran unos versos muy sentidos, sí, pero deplorables por su injusticia, unos versos que brotaron de la irreductible suspicacia galaica, de la manía que los buenos, honrados y laboriosos hijos de esa tierra abrigan de ver en todo desdenes y burlas y desprecios. Una susceptibilidad femenina, casi morbosa, les hacía fantasear vo no sé qué intenciones en el modo seco y algo rudo del castellano, que no nació para prodigar mimos y caricias.

Pero hay en las poesías de Rosalía, en sus Cantares gallegos, un poema, aquel que empieza; «Un repoludo gaitero-de paño sedán vestido-como un principe cumprido,—cariñoso e falangueiro...», que es un primor. De esta bella presía son aquellos versos: «sempre pó la vila entraba—con aquel de señorios que sirvieron de lema a Curros Enríquez para su famesa poesía O queiteiro, en cuvo principio recuerda al Lérez y al Miño. La poesía de Curros, tendenciosa como casi todas las suvas, empieza descriptiva animada, alegre, como la segunda de las citadas de Rosalía, y acaba con esos tópicos de que jumbrosidad hablandones de Galicia como de un Prometeo amarrado a una roca y nada menos que con un puñal clavado al seno; «crabad'un nuñal n'o seo». L'amentable, verdaderamente lamentable' Y nada que no sea verdad puede ser de veras poético.

Sólo esa suspicacia, esa suscentibilidad de que os decia, y de que padece el callego lo mi-mo que el portucués me dicen que el irlandés en esto es lo mismo-explica esas que as. Ni de la humedad del cielo, ni de la pobreza de la tierra, ni de su apartamiento pecoráfico, tiene la culpa el resto de España o si se quiere Castilla, y en cuanto a prot seción del Estado, pecas regiones españolas se aprovechan más de ella.

El dinero de la nación se vierte en obras públicas de todo género, unas indispensables y otras no, y algunas de puro lujo, en Galicia, y no puede decirse que sea por su parte esta región, donde siempre se está el paisano que jando de las contribuciones, la que mejor las paga, pues en esto, en puntualidad en contribuir a la hacienda común, lo mismo que en no que jarse aunque se la desatienda, la palma se lleva Castilla.

Pero hay que quejarse; Galicia, donde el cielo llora sin cesar, invita a la queja. A la queja y a la zumba. Apenas si su literatura regional tiene otras notas que la elegíaca y la satírica: le falta el largo huelgo épico, el recio impetu dramático. De la verdura misma de su campiña, riente y halagüeña a primera intención, parece que se desprende, como acorde de acompañamiento, una resignada queja. Estas extremas tierras occidentales de Europa, habitadas por esos pueblos a que se ilama célticos, mirando siempre al mar, donde acaso se les perdió aigo—ila Atlántida tal vez?—estas tierras de Irlanda, Bretaña, Galicia, se están siempre quejando, con gaita o sin ella.

Ese mar mismo, que se refugia allí, en las rías bajas de Galicia, entre los verdes brazos de la tierra, ino es que busca en ellos algo que ha perdido o acaso el olvido de sus tormentos? Allí, al arrimo de su eterna espesa, duerme y tal vez sueña. Y acaso ansía volver a ser río, río humilde, río recojido; acaso sueña con su infancia. ¡Quién sabe!, tal vez la vasta ría de Arosa está soñando en el Ulla que le rinde sus aguas, en el pibre Sar a que cantó la pobre Rosalía. Y es todo ello una sed—el mar tiene sed, sed del agua dulce de los ríos que bajan de las cimas—una sed inextinguible, aquella sed que le hizo decir a Rosalía: «¡Oh, tierra, antes y ahora, siempre fecunda y bella!—viendo cuán triste brilla nuestra fatal estrella—del Sar cabe la orilia,—al acabarme siento la sed devoradora—y ja-

más apagada que ahoga el sentimiento,—y el hambre de justicia que abate y anonada—cuando nuestros clamores los arrebata el viento—de tempestad airada».

En el verde rincón en que oí la gaita, sobre el Lérez ensoñador, a la vista de la ría de Marin, que venía a buscar olvido en brazos de la verdura, en una aldehuela se recojia un camposanto. iUn camposanto cie aldea! Recordamos—éramos literatos iDios mio! los que nos juntamos alli-la elegía de Gray--, y recordamos también, icómo no?, aquello de Rosalia: «De Galicia os cimiterios—c'os seus alcipreses altos, —c'os seus olives escuros-v os seus homildes osarios-todos de frores cobertos, -frescos comos nosos campos, pol-as mañans meanconices-- y n'as tardes solitarios,cando sol poniente os baña-c'o seu resplandor dourado. - cheos d'un gran desosego- parés que nos din: idurmamos!» Y así es; estos dulces cementerios parecen decir: idurmamos! Son otros los que dicen: isonemos! y son otros, muy otros, los que dicen: iresucitemos. Fluye ailí por todas partes la invitación al dulce sueño sin ensueños, a dormir en el seno de la tierra, sin más acaso que la oscura sensación de recibir sobre la verba que cubra nuestros huesos la lluvia que baja desde el cielo a consolarnos. Y esa lluvia calará hasta ies huesos mismos.

Y de todo ello se desprende un cierto vaho que languidece a la voluntad, que la enerva, que convierte sus impulsos en quejas o en zumbas, en llantes o en risas, en mimos y en receios. Es un panteismo de absorción.

Y les hijos de esa tierra veneran a las benditas ánimas del Purgatorio, creen en fantasmas, agüeros y brujerías, se acuerdan de sus muertes que vagan por las selvas y veneran a los árboles El paganismo, que en ninguna parte murió, sino que se hizo bautizar critianándose más o menes, late aquí más vivo que

en otras regiones españolas, tal vez porque el antepasado del gallego, un celta, tenía una mitología naturalista de que carecía el beduíno, abuelo del castellano, el ibero recio. Todo el fondo pagano del pueblo gallego levantó cabeza en el gnosticismo de Prisciliano, el hereje galaico—el único gran hereje espanol de los primeros siglos cristianos—gnosticismo que duró unos tres siglos, si es que del todo ha muerto. Este Prisciliano, cuyas obras se encontraron no ha mucho, ha de darnos con el tiempo la clave de no pocos problemas que suscita el estudio del alma galaica. Y de Prisciliano puede decirse que aun no ha muerto y quién sabe si su sepultura, disfrazada por la ortodoxia, no sigue siendo lugar de atracción de peregrinos.

Salamanca, octubre de 1912.



## LEON

Hace pocos días he visitado por quinta vez la regia ciudad de León, cabeza del reino que unido al de Castilla formaron el esqueleto de España. Por algo dice el pareado:

> A Castilla y a León nuevo mundo dió Colón.

Y tan íntima y fuerte fué 'a unión de ambos reinos, que los leoneses no tienen empacho alguno en llamarse y dejarse llamar castellanos. Esta ciudad y región en que vivo, Salamanca, perteneció al reino de León, y leonesas son las particularidades de su habla popular, que del castellano literario se apartan algo. O más bien por esta provincia cruzaba la frontera entre ambos reinos, por poblados que aun hoy llevan el apelativo de la Frontera, como Zorita de la Frontera, por ejemplo. Y en el lenguaje popular mismo se conoce esta división, pues si en la parte castellana dicen del pan cuando fermenta que está «lludo»—el Diccionario de la Academia dice «leudo»—, en la parte leonesa dicen que está «yeldo».

Es el león leonés león de Castilla, y en el escudo abreviado de España, en el más usual, figuran los dos leones junto a los dos castillos. Y es el tal león un

símbolo de origen lingüístico, como tantes otros lo son. (¿Quién no recuerda los estudios de Max Müller sobre el origen puramente lingüístico de tantos mites? ¿Quién ignora que la Osa Mayor o Carro del Cielo no es tal osa sino por confusión de nombres?) Llamóse León con este nombre, del acusativo latino legionem, porque fué pobleda por la sétima legión romana; ¿legio septima gemina pia, feiix. Y coincidiendo luego el nombre León, de legión, con el del león, tomóse la figura de éste por símbolo de aquel. Y a tal punto, que en un conocido dístico latino, de que os habiaré, se llamaba a la catedral de León pulchralconina, como un adjetivo de leo-onis, el león, y no legionensis.

Desde que por primera vez la visité me atrajo esta vieja y regia ciudad de León, henchida de recuerdos de nuestra historia, en una verde llanada llena de álamos, que bañan el Bernesga y el Terío al ir a juntar, a la vista de la ciudad, sus aguas. Es su paisaie un paisaie aquietador, lleno de cielo y de frondosidad,

pero sin riqueza ni exuberancia.

La ciudad misma no es de las que més carácter conservan si se exceptúan los trozos de las antiguas murallas y sus tres principales menumentos. Las calles se han modernizado y se modernizan y aun cambiarán más, pues la riqueza minera de la provincia acabará por hacer de la capital un gran centro mercantil y aun de recreo. Sólo una plaza, una de esas mestras típicas viejas plazas, nos habla de otros tiempos. En ella puede verse a la paisanería con sus pintorescos trajes.

Pero las joyas de León, aquello por lo que merce visitarlo, son la catedral, lo más fameso de la ciudad; San Marcos y San Isidoro, lo más interesante acaso este último y lo más genuino, aunque no ciertamente le que más atrae, desde luero, las miradas del pere-

grino, ni lo más famoso. Lo más famoso es la catedral: Hay un dístico latino que refiriéndose a cuatro de nuestras viejas catedrales españolas reza así:

Sancta ovetensis, pulchra leonina, diver toletana, fortis samantina;

es decir: Santa la de Oviedo, por sus muchas reliouias: bella la de León, rica la de Toledo, fuerte la de Salamanca, la vieja, la románica, no la nueva, la que en el sigh XII se empezó. Y he traducido pulchra por bella, como pude traducir elegante o bonita. Y lo es más, sin duda, que no hermosa. Porque esta elegantísima y bella catedral gótica leonesa no tiene ni lo pintoresco y variado de la de Burgos, ni la magnificencia de la de Toledo, ni la solemnidad de la románica sede de Santiago de Compostela, ni el misterio que tienen las de Avila y Barcelona, menos celebrada esta última que merece serlo. La catedral de León se abarca de una sola mirada y se la comprende al punto. Es de una suprema sencillez y, por lo tanto, de una suprema elegancia. Podría decirse que en ella se ha resuelto el problema arquitectónico, a la vez de ingeniería y de arte, de cubrir el mayor espacio con la menor cantidad de piedra. De donde su aérea lijereza y aquellos grandes ventanales, cubiertos de vidrieras con figuraciones policromas, donde la luz se abigarra v se alegra en tan diversos colores.

Lo cual me sugirió una reflexión traslaticia o metafórica aplicada al arte de la poesía y en general a la literatura. Y es que así como en este genuino arte gótico de arquitectura se llegó a cubrir grandes espacios con poca piedra, sin más que tallarla y agruparla bien, esí en la poesía ha de cubrirse o encerrarse el mayor espacio ideal, se ha de expresar el mayor contenido posible representativo, con el menor número de palabras, sin más que tallorlas o agruparlas bien. iY cuán lejos de ello estamos en España! Nuestra poesía y nuestra literatura en general nada tienen de góticas en este sentido: son más bien platerescas y aun barrocas, por el exceso de su ornamentación nada constructiva, y bajo la cual se pierde la línea. Pensamiento poético que puesto en prosa exija menos palabras que aquellas con que en verso lo expresó un poeta, podéis asegurar que éste lo expresó mal.

No voy a describires, claro está, la catedral de León. El que quiera verla descrita puede leer lo que de ella escribió D. José María Quadrado en el tomo que a Asturias y León dedicó en la obra España; sus mo-

numentos y artes, su naturaleza e historia.

Todos sabéis que las catedrales góticas son vertebradas, es decir, tienen un esqueleto de columnas v crucerías recubierto de carne de piedra, y que el peso todo de las lóvedas se echa hacia afuera, sosteniéndelo les contrafuertes con sus arbeta ites. De aqui que a la lijereza y esbeltez del interior corresponda una robusta y complicada fábrica exterior. Y así ocurre con la de León. Pero por dentro a esta catedral, que podríamos llamar modelo de gótico, tan pura, tan aérea y tan clara, le encuentro que le falta recojimiento y misterio. No es fácil esconderse y aislarse en ella. Hase dicho también, no sé con qué fundamente, que es poco española. Verdad es que se le ha negado casticidad a nuestro arte arquitectónico, de importación le más de él, sobre todo el gótico. Lo nuestro parece ser una parte del románico, el llamado visigodo, y el plateresco. Pero las catedra'es góticas nos vinieron de Francia. Sus maravillas en el género, las de Paris, Reims, Chartres y Bourges, decidieron su introducción en España: Fernando el Santo parece haber sido gran admirador del estilo géties francés,

y en su reinado se alzaron las tres grandes catedrales góticas españolas, las de Burgos, Toledo y León.

Si la catedral representa en León el arte gótico del siglo xun, en la iglesia y convento de San Marcos, residencia principal que fué de la Orden de Santiago en los reinos de León, y hoy depósito de sementales para la Caballería del Ejército (!!!), se nos ofrece un ejemplar de la Escuela del Renacimiento del siglo xvi. Me recordaba este edificio a mi Salamanca, ciudad renaciente si las hay. Paseándome con unos buenos amigos, a la caída de la tarde, por la alameda que delante de San Marcos corre a lo largo del Beruesga, no me hartaba de contemplar aquel rosetón calado que se alza sobre su frontispicio. Estos bordados de la piedra, destacándose sobre un cielo limpio de ocaso, son uno de los espectáculos más hermosos de que se puede gozar, sobre todo cuando, cerca va del anochecer, parece como que la piedra pierde su materialidad tangible.

Me han asegurado que S. M. el Rey, al pasar por León, ha manifestado ya más de una vez su extrañeza porque esa joya de nuestra arquitectura plateres-

ca siga dedicada a depósito de sementales.

Mas lo que en León produce impresión más profunda al espíritu algo cultivado es la venerable basílica románica de San Isidoro, donde está el formidable panteón de los reyes de León. «Su maciza y adusta mole—dice Quadrado—nos traslada a la monarquía semiheroica y semibárbara del siglo XI; austeros monjes o duros guerreros son les únicos adoradores análogos al carácter de su arquitectura; su panteón compendia la historia de dos centurias y de diez generaciones de monarcas.»

San Isidoro es, sin duda, una de las más severas y a la par más elocuentes páginas de piedra de la historia de España. Su maciza torre cuadrada nos habla de tiempos macizos también, y cuadrados, de los recios tiempos de la Reconquista.

Dificilmente olvidaré la impresión que se produjo en mi alma cuando entré, hace va más de siete años, por primera vez en el panteón de los reves leoneses. Sólo recuerdo otras dos impresiones análogas, y es la que sentí al bajar, en la Real Capilla de la Catedral de Granada, a la cripta en que se guardan, en sencillísimas cajas, los rest s de los Reyes Católicos don Fernando de Aragón y doña Isabel de Castilla, dejando arriba los suntuosos pero vacios túmules que en imágenes yacentes nos les muestran, y la que recibí en Alcobaça, al entrar en la cap.lla en que descansan su eterno sueño de amor y de tragedia D. Pedre v su infortunada amante Inés de Castro, iCuán diferente el efecto que me produjo el panteón de los reves de España en El Escorial. Este panteón escurialense es de lo más frío, de le más ordenancista que puede verse. Les cuerpos de los reyes de las casas de Austria y de Borbón están almacenados en el, en sus urnas, como las piezas de género en una pañería. Qué otro lo de León! Al entrar en el solemne recinto, bajo el techo, con sus robustas columnas romanicas, en que los reves del antiguo reino de León duermen en el eterno olvido, se siente el ánimo sobrecojido. «Dece túmu os lisos - dice Quadrado-, de más de treinta que anteriormente habia sin efigie, sin labores de ningún género, sin inscripción, excepto el de Alfonso V y algunos trozos que se leen en el de Sancha, hermana del emperador, dejaron alli únicamente los sol lad s de Napolcón, después de profanar aquel venerable recinto y de buscar múticaente entre los hueses y la podredumbre los imaginad s tesoros que tentaban su concre. Y esta profanación ha añadido acaso, creo yo, a la selemnidad del espectácul. Una tamba profanada es como una tumba intensificada. Cuando la destrucción, es decir, la muerte, pasa sobre la muerte, redobla su trágico interés.

No hay, al menos para mí, espectáculo más conmovedor que el de un cementerio abandonado. Una tumba vacía me dice mucho más que una vacía cuna. Y aquel asolado panteón de los guerreros reyes leoneses, sobre el que pasó la guerra, es algo que difícilmente clvida el que una vez lo ha visto con los ojos del alma en que duermen recuerdos de historia.

Tiene para mí San Isidoro de León otro recuerdo, y es que en su solemne recinto, en un día del mes de agosto de 1906, su abad solemne, D. Jenaro Campillo, me sacó los demonios del cuerpo con la mandibula de San Juan Bautista, que allí se venera. Es una historia que he de contar algún día para edificación de las almas sencillas que crean en la mandíbula del Bautista y en mis demonios, y no sé si para regocijo de los espíritus volterianos.

Fuera de estos tres monumentos, la catedral de San Marcos v San Isidoro, aun queda algo que ver en León arquitectónico. La iglesia del Mercado, por cjemplo, muestra aún señales de lo que en un tiempo fué, y es un caso típico de cómo puede desfigurarse un templo haciéndole perder su primitiva personalidad. Que la tienen los edificios y a las veces más que las personas. El trozo del primitivo ábside románico, bellísimo por fuerte, que hoy está allí encerrado en la sacristía y cubierto, para los ojes que ven la iglesia desde fuera, por una superestructura posterior, es algo que se presta a no pocas reflexiones metafóricas. Hase conservado mucho mejor que si hubiera quedado al exterior, expuesto a la intemperie y a las injurias de los chiquillos y aun de los adultos. Y así nos sucede que tal idea o sentimiento de nuestra infancia, tal trozo del ábside de nuestra niñez, se nos conserva en el fonde del alma, en la ce-

rrada sacristía, en el relicario de los recuerdos, fuera del alcance de las burlas y desdenes de aquellos con quienes tenemos que tratar, mucho mejor que se nes habría conservado expuesto a la intemperie del mundo social. Había que oírle al párroco de la iglesia aquella del Mercado, un homore admirable que en restaurar y mantener su iglesiuca pone sus amores y sus haberes, explicarnos el singular fervor que le inspira el celebrar misa en una reducida capillita del lado de la Epistola del altar mayor, en una especie de concha románica que parece una gruta, «Cuand) celebro aqui-nos decia-me parece estar muy le los del mundo; en una cueva del desierto, solo con Dios.» Aquel cura siente su iglesia y ha hech, de ésta como un segundo cuerpo de su alma. Y dicheso de aquel que legra hacer de su casa o de la morada en que su oficio se cumple otro cuerpo más para su espíritu' Y si no va de su casa tan sólo, sino del lugar, villa o ciudad en que vive, igué mayor bendición de Dios? No hay para vivir como una de estas viejas ciudades rebosantes de seculares recuerdos cuando se logra encarnar o, si queréis, «empedrar» en ellas, hacerlas cuerpo de nuestra alma. Se nos hace también secular ésta.

Salamanca, julio de 1913.

## EN LA QUIETUD DE LA PEQUEÑA VIEJA CIUDAD

Ahora, de mis veraniegas excursiones vuelto a este mi hogar ciudadano, de pequeña ciudad, tranquila por de fuera, y mientras me apercibo a las tareas del próximo curso académico, púseme a leer las cartas del poeta ingrés Tomás Gray, el autor de aquella famosisima elegía escrita en un cementerio de aldea. Y en una de las primeras cartas de la colección, la que el 8 de mayo de 1736 escribió desde Cambridge, pequeña ciudad académica, Gray a West, lei esto: «Cuando has visto uno de mis días, has visto el año entero de mi vida; van dando vueltas como el caballe ciego en el molino, sólo que éste tiene la satisfacción de imaginarse que avanza algo y que cobra suelo; pero mis ojos están lo bastante abjertos para ver la misma triste perspectiva y para saber que habiendo dado veinticuatro pasos más, estaré precisamente donde estaba...» ¿A qué seguir?

Sí, me dije, dando vueltas a la noria como un cabello vendado; pero, ino sale de esa noria agua? iy esa agua no riega un huerto? iy ese huerte no da frutos? iy esos frutos no mantienen a hombres que corren el mundo de un extremo a otro, y que por recorrerlo así creen vivir más intensamente que el pobre caballo vendado que saca de la noria el agua que

riega el huerto que da los frutos de que se mantienen ellos? ¿Quién vive más su vida?

Y fui a leer en la innortal Elegia del mismo Gray

aquella estrofa que dice:

«Some village Hampden, that, with danntless breest. The rittle typant of his fields with stood, Some mute inglorious Milton heve may rest. Some Cromwell guiltless of his country's blood.»

Allí, en el solitario cementerio de aldea, descansa algún Hampden aldeano que con pecho indómito resistió al tirano de sus campos, algún mudo Milton sin gloria, algún Cromwell sin culpa de haber derramado la sangre de su patria. Pero, les que los Milton y los Cromwell no surgen sino de las populosas y ruidosas ciudades? l'Es que no salen, como en Francia sahó Juana de Arco, de algún ignorado rincón durmiente? l'Es que no se fraguan alguna vez los hérces far prom the malding crowd's ignoble strife, lejos de las innobles luchas de la enloquecedora muchedumbre?

Y recordé a Descartes mosofando en la soledad de su estufa, a Spinoza encerrado en su cuarto de soltero de Amsterdam, a Kant cumpliendo su vida ordinaria con la regularidad de un caballo de noria en su académica Koenigsberg.

Sí, sí; yo se que no viaja mucho el que todos los días da treinta o cuarenta vueltas al jardín de su casa; yo sé que la ardilla que se revuelve en una jaula no sale de esta; pero también sé que se está quieto y no se mueve por sí aquel a quien su automóvil lo lleva a cien kilometros por hora, y sé más, y es que no se entera del camino por el que va.

Tueblos progresivos...! Tueblos progresivos...! iY

qué es un pueblo progresivo?

Un pueblo que cambia rápidamente... por de fuera.

Acaso un pueblo que crece.

No sé si alguno de mis lectores conocerá un librito admirable de G. Lowes Dickinson. Se titula A Modern Symposium. (Un simposión—o sea un banquete—moderno), inspirado en el inmortal diálogo de Platón. En este nuevo Simposión del profesor inglés, hablan de política un tory, un liberal, un conservador, un socialista, un anarquista, un profesor, un hombre de ciencia, un periodista, un hombre de negocios, un poeta, un caballero bien acomodado, un cuáquero y un hombre de letras. Y al tocarle su turno a Arturo Ellis, el periodista, nos hace una pintura muy brillante—del parecido no respondo—de la vida norteamericana, prototipo del progreso.

Hay en este discurso del periodista de Dickinson cosas admirables, como aquello de que «gracias a Europa, América jamás ha sido impotente frente a la Naturaleza; no ha sentido, por lo tanto, temor; por esto nunca ha conocido la reverencia, lo que la ha llevado a no experimentar religión». Pero vamos a

ctra cosa, y es cuando Ellis dice:

«¿Qué es lo que reconocen como fin? He aquí un punto importante en que he reflexionado mucho en el curso de mis viajes. A las veces he creído que era la riqueza, otras veces el poder, otras la actividad. Pero un poema, o por lo menes una preducción métrica con que me tepé en los Estados Unidos, me dió una nueva idea sebre el objeto. En este punto hablo con gran desconfianza; pero me inclino a creer que mi autor estaba en lo cierto, que el fin real que los norteamericanos se proponen es la Aceleración. Estar siempre moviéndose, y cada vez más de prisa, es lo que creen ser la vida beatífica, y con su feliz despego a la filosofía y a la especulación no se preocupan por la cuestión de: ¿adónde? Si europeos u

otros les preguntan cuál es ci punto a que van tan de prisa, su único sentimiento es el de un genuino asombro. iEh, replican, date prisa! iY qué más puede decirse? De aquí su desprecio per el oclo tan apreciado de los europeos. El ocio (leisure), sienten que es una especie de parada, el pecado imperdonable. De aquí también su aversión a jugar, a la conversación, a todo lo que no sea trabajo».

Repito que no sé si la pintura es e no exacta, pero que conozco muchos que se llaman progresistas porque sienten así.

Más adelante añade el periodista Dickinson: «Es verdad—dice el hombre del porvenir—, no tenemos religión, literatura o arte; no sabemes de dónde venimos o adónde vamos, pero lo que más importa, no nos cuidamos de ello. Lo que sabemes es que nos estamos moviendo más de prisa que se movió nadie antes, y que es lo probable que nos moverem s más y más de prisa cada vez. El inquirir ladónde? es algo que consideramos blasfemo. El principio del universo es la Aceleración y nosotros semos sus exponentes; lo que no se acelera se extinguirá, y si no podemos responder a las últimas preguntas, es tanto menos de lamentarlo cuanto que dentro de unos pocos siglos no quedará nadie para responderias, »

Confrontad ahera con esto estas otras palabras admirabilisimas que el mismo G. Lowes Dickinson, en este su mismo preñado hibrito, pone en boca del profesor Henry Martín, cuando dice: Las gentes creen que la vida de la razón es fina. Cuán pero saben lo que es responder a cada llamarada, ser solicitado por cada impulso, pero siempre quieto, como el mán, vebrando siempre haca el Norte, nunca tan tenso, nunca tan conciente del esfuerzo como cuando se está más irremoviblemente fijo hacia aquella meta. La intensidad de la vida no hay que medirla por el

93

grado de oscilación. Es en el punto más quieto dende las más tremendas energías se encuentran».

Al leer esto me acordé al punto de aquel famoso discurso sobre la vida intensa—the strenuous life—que el inquieto y oscilante Teodoro Roosevelt, cazador de rinocerontes en Africa y apóstol de la Aceleración, pronunció en Chicago en abril de 1899. Hay allí cosas admirables, de un elevado idealismo—de espiritualismo, que es mejor, más bien—pero hay también demasiada... aceleración. Que se confunde con la precipitación. Acelerarse suele ser no pocas veces precipitarse.

Y es un grandísimo acierto el de que en el moderno banquete que nos presenta Dickinson, sea precisamente el hombre de negocios, Philip Audubon, el que exponga el punto de vista más desolador y pesimista. He leído pocas cosas tan amargas, tan tristes, tan desoladas, como el discurso de ese hombre de negocios. Y no lo dudéis: pueblo en que apenas se hable sino de negocios—de boladas y de pichinchas, pongo por caso—y de placeres, es pueblo donde no tardará en brotar y arraigar un triste pesimismo. Y no el del hambre, no, sino el otro, el peor, el de la hartura. De la hartura y del vacio.

Yo, por mi parte, no corro cuando puedo ir al paso, a pie, y enterándome del camino. ¿Que recorro poco espacio? ¿Y qué? Todo pedazo de espacio es infinito dentro de sí. Y lo mismo digo del tiempo. «¿Pero cómo encuentra usted tiempo para hacer tantas cosas?»—me preguntaba un amigo. Y le respondí sonriendo: «Es que mis horas son cuadradas y a las veces cúbicas...» «¿Cómo?», añadió. Y yo: «Usted sabe que si un metro lineal tiene 10 decímetros, un metro cuadrado tiene 100 decímetros cuadrados y no '10, y un metro cúbico 1.000 decímetros cúbicos. Así mi hora cuadrada tiene 3.600 minutos cua-

drados y mi hora cúbica 216.000 minutos cúbicos.»

Hay que buscar el tiempo de dos y de tres dimensienes, ancho y profundo a la vez que largo. Y esto se logra mejor encerrándose en estos retiros de las viejas y pequeñas ciudades que parece que no se

mueven ni progresan.

Y luego, junto a la superstición de la aceleración, del cambio por el cambio mismo, la otra, la superstición de lo vasto, de las grandes ciudades, v. gr. Estoy levendo la obra de James Bryce, sobre Suramérica—South America, observations and impresions—, y al llegar al capítulo que al Uruguay dedica, me encontré con este pasaje humorístico: «Es un país alegre, con un escenario construído, por así decirlo, en pequeña escala, como cuadra a una pequeña República.» Es decir, que en una nación pequeña las montañas deben ser pequeñas, pequeñ s los ríos y los hombres pequeños.

C'aro está que Mr. Bryce dice eso irónicamente y por broma, pero hay muchos que en serio piensan así, y que creen tener más alma por haber nacido en una ciudad mayor. Conozco pol re diablo sin una peseta ni sobre qué caerse muerto, que estí, muy orgulloso de que en su pueblo hay varios multimillonarios. Esta soberbia, así, colectiva, es una de las cosas nás cómicas que la humanidad nos ofrece. Como que no hay tipos más divertidos que los del pueblo bajo de las grandes ciudades, los satisfechos de recibir el barro con que los solpicas las ruedas de los automóviles de sus pederosos recinos.

Pero este mismo Mr. Bryce, un reco más adelante y hablándones también del Uruguay, nos dice: El país es, sin duda, relativamente pequeño, y está boy en moda adorar la megnitud y despreciar a las pequeñas naciones. Y, sin embarco, son las pequeñas comunidades ciudadanas independientes o las peque-

ñas naciones—tales como fueron Inglaterra y Holanda en el siglo XVII—las que han producido no solamente lo más de la mejor literatura y del arte, sino lo más de los grandes hombres y los grandes hechos que la historia recuerda. La vida nacional está más apta para hacerse más intensa y más interesante donde se reconcentra en un área no tan extensa que impida a las gentes conocerse los unos a los otros y conocer a sus conductores.» Pasaje que no quisiera comentar porque siempre he sentido un cierto desvío hacia las grandes ciudades, hacia las aglomeraciones demasiado numerosas. Ura ciudad desde el centro de la cual no se puede llegar a pie en cosa de un cuarto de hora al campo libre, es una ciudad que no responde a mis más íntimas necesidades espirituales.

Hace va cinco años que este mismo diario, en su número del 22 de julio de 1908, me publicó un ensavo sobre las grandes y pequeñas ciudades, comentando ideas de Guillermo Ferrero, y ese ensayo figura en mi libro Por tierras de Portugul y España. No es cosa, pues, de que se repita aquí lo que entonces aquí mismo dije, aunque sea yo no poco machacón. Sólo os diré que desde entonces acá me he corroborado más y más en mi creencia de que las pequeñas ciudades tranquilas, donde la historia, que es el sentimiento de la continuidad en el cuerpo social, se remansa, son las más a propósito para una íntima vida de concentración espiritual, es donde mejor puede mantenerse el ánimo fijo hacia el Norte, sin oscilaciones, aunque no sin intimo esfuerzo, es donde se puede cuadrar y cubicar las horas.

Eso de que la historia es el sentimiento de la continuidad en el cuerpo social, lo acabo de leer en un artículo de Gabriel Hanotaux, «De l'histoire et des historiens», que trae el número de la Reme des Deux Mondes de trasantier, 15 de este mes. Y quise

también comentar ese artículo. Al choque del pensamiento ajeno, que puedo oír merced al bendito silencio que me rodea en mis horas cúbicas de trabajo solitario, brota mi propio pensamiento y se afirma y crece. Crece, no se acelera; medra, no se precipita.

Pero antes de acabar con esto no quiero dejar de recordares aquel famoso sorites de Cyrano de Bergerac: Yo soy el mejor estudiante de... de tal colegio (no me acuerdo el nombre), este colegio es el mejor de París. París es la mejor capital de Francia, Francia es la mejor nación del mundo, luego yo soy el mejor estudiante del mundo. ¿No habéis oído nunca discurrir así?

\* \* \*

Y ahora, mi señor don M. B. L., iqué quiere usted que conteste a sus felinas e insidiosas insinuaciones sobre el hecho de que yo escriba desde esta vieja, pequeña y no pocas veces calumniada ciudad de Salamanca, que usted no conoce? Para usted la Salamanca no es, me figuro, sino una especie de cueva donde las brujas y hechiceras celebran sus nocturnos aquelarres, o acaso lo que usted cree saber de esta levendaria -iv tan levendaria! - Universidad, es lo que ha leido respecto a cómo fué aqui recibido y juzgado Cristóbal Colón. Pero le advierto que lo más de lo que atañedero a esto de Colón en Salamanca ha leido es pura patraña, y además, que dada la ciencia de entonces no andaban los doctores aquellos más descaminados que Colón, quien yendo en busca de una cosa se encontró con otra que no buscaba y se murió sin saber a ciencia cierta lo que había encontrado, iPero ya ve usted, señor mío, el éxito!

Y es muy lógico que usted juzgue por el resultado

externo. Y hasta presumo más, y es que sea usted de los que aprecien el valor de una obra de espíritu por lo que económicamente rinde y el de una persona por lo que gana en dinero, o en plata si usted quiere. Y no quiero sino recordarle lo que más de una vez he dicho, y es que hay que saber ser pobre. Nosotros somos pobres en dinero, usted me resulta pobre en etras riquezas. Y váyase lo uno por lo otro.

No se envanezca, señor, de vivir al pie de la más elta montaña o al borde del más caudaloso río del mundo, que si usted no lleva una montaña de pensamientos en la cabeza o un río de sentimientos en el corazón, de poco habrá de servirle, si es que de

algo le sirve aquello.

Y sí, tiene usted razón, tengo la franqueza, si lo es, de ser un encendido patriota de mi patria. No me duele que la juzguen; lo que no me duele, sino me produce grima, es que se metan a echarnos chinitas los que como usted no la conocen sino de oídas. Y de qué oídas! Porque con oídos sucios de cerilla recibe usted referencias de bocas sucias. Y nada más.

Salamanea, setiembre de 1913.



## POR CAPITALES DE PROVINCIA

A mí, que tanto me duele España, mi patria, como podía dolerme el corazón, o la cabeza o el vientre, cada uno de estos viajes que hago por nuestras capitales de provincia me llena de cierto pesar no exento de hondas inquietudes. En cuanto llego a una de esas capitales voy a buscar a los jóvenes a que se llama hoy, no sin cierta sorna de parte de los maiiciosos, intelectuales; voy a buscar a los que me han dicho que se preocupan de algo que trasciende de la materialidad inmediata de la vida: de arte, de literatura, de ciencia, de filosofía, de ideal, en fin. Es decir, no soy yo el que suele ir a buscarles, sino que se m más bien ellos los que me vienen a buscar a mís

No sé si dela, o no callar aquí una cosa triste; pero, en fin, he dicho ya tantas cosas que acaso debí callarme, que por una más... Pues bien: el caso es que cuando en una de esas sosegadas y a las veces modorrientas capitales de provincia—si es que la baja politiquilla no las sacude—encontráis un hombre que se interese por el arte, la literatura, la ciencia e la tilosofía, podéis asegurar que rara vez será uno de los que por su profesión debería interesarse por ellas. En todas que tras 49 capitales de provincia y en seis u ocho poblaciones más hay institutos de segunda enseñanza, lo que en Francia se llama liceos. Parecía lo natural que cuando en una de esas ciuda-

cies se despierta algún deseo de cultura fuesen los profesores de esos centros los que se pus, sen al frette del mevimiento cultural. Pero no suele ser así. Es más fácil encontrar de principal agente de esos movimientos de curiosidad y despertar espiritual a cualquier intrépido varón extraño al profesorado. Eso cuando éste no labora, en todo o en parte, y bajo cuerda centra semejantes despertamientos. Y es que es cosa terrible, lo sé muy bien, este oficio de la enseñanza, y no andaba tan lejos de la verdad Schopenhauer al decir que enseñando se olvida. Por lo menos lie visto muchos que enseñando para ganarse el pan acaban por aborrerer aquello que enseñan y todo lo que a arte o ciencia huela.

Cuamio llego, pues, a una de esas capitales de provincia, procuro encontrarme no tanto con los encargados de administrar obcialmente arte, literatura, ciencia o filos fía, como con los que de estas cosas se procupen. Y esí que con ellos me avisto y les dirijo las preguntas de rigor, de si allí se lee, si interesan esos altísimos intereses hazanes, si hay algún joven que empiece a descollar en su cultivo, etc., etc., al punto empiezo a oir las consabidas lamentaciones. Esto está nuerto; aquí a nadie le interesa nada; esto es un desierto; esto es un dolor; aquí no se puede vivir; hay que marcharse; aquí no hay sino baja politiquilla; aquí nadie lee nada...» ¿A qué continuar?

¿Es esto verdad? No, no suele serlo Cuando me informo más despacio, más de cerca y más directamente veo que el intelectual casi siempre exagera, cuando no miente. Es por una parte- permitidme que en esto me ponga pesado es la manía lamentabilisima que aqueja a casi todos los españoles: la manía de quejarse. Os lo repito, permitidme que insista y me ponga pesado. Yo creo que es una secuela de aquella pordiosería que nuestra literatura picaresca tan bien

retrata. La pordiosería, la mendicancia, va poco a poco curándosenos, aunque no con la rapidez que es de desear, pero la manía de que jarse persiste. Si al mendigo le cae el premio gordo y se hace rico acabará por dejar de mendigar, aunque no de pronto, pero seguirá lamentándose de su suerte, en el tono que jumbroso en que pedía limosna. Y es que hay la voluptuosidad de la que ja. Y a esa manía se une la manía de calumniarnos.

Os lo he diche cien veces, y os lo diré otras cien e mil más: cuando oigáis a un español que jarse de las cosas de su patria no le hagáis mucho caso.

Siempre exagera; la mayor parte de las veces miente. Por un atavismo mendicante busca ser compadecido y no sabe que es desdeñado. La inmensa mayoría de las patrañas y embustes que respecto al estado de España circulan por el extranjero proceden de españoles. Somos nosotros mismos los que a las veces, no más que por hacernes los interesantes, propagamos esas noveierías. Un pobre diablo que salió emigrado de su aldea, Robleda de Arriba, y que nunca vió sino esa aldea, va contando todo género de desatinos respecto a lo que nunca vió.

Pero aun quitando de lo que aquel intelectual provinciano nos dijo lo que se debe a nuestra manía de que ja, y acaso a despecho personal, ino hay alco de verdad en ello? Sin duda, Sób que eso lo mismo puede decirse de una capital de provincia española que

de otro país cualquiera.

La cultura, la alta cultura desinteresada, artística, literaria, científica, filesófica, es planta muy delicada y que exige heroicos sacrificios de parte de los que le cultivar. Los más de les hembres viven absortos en la consecución del pan de cada día, y cuando han satisfecho sus necesidades inmediatas, si no les coje la concupiscencia del vicio les e je la pereza que es

acaso peor. En esos ámbitos tranquilos y soñolientos de provincia, el que no necesitando trabajar demasiado no se da al juego, a la bebida o a la lujuria, se da a ver pasar estúpidamente las horas. Y es empresa terrible la de agicar esas ciudades y mantenerlas despiertas. Lo sé muy bien.

Los que se interesan por esos altísimos intereses, de ordinario emigran y se reúnen en las grandes capitales. Los artistas, literatos, hombres de ciencia, filósofos, etc., se van, aqui, en España, a Madrid. No todos, por supuesto. Y los que se quedan en provincias, o por necesidad o por su gusto, suelen verse aislados. Y teniendo que luchar con un ambiente naturalmente hostil, y más por pereza que por otra cosa, a su acción. Lo que Platón llamaba misología, el odio a la cultura, no es más que pereza espirituai. Pereza que puede darso en gentes muy activas para otras cosas.

El intelectual provinciano de ordinario se cansa pronto: tiene poco aguante para les desdenes, más fingidos que reales, de los que le rodean. Quiere ser reconocido y acatado muy pronto.

Hay, además, otro mal grave, y es que nuestra vida interprovincial es muy escasa. Casi todos los que trabajamos desparramados por la cultura patria nos comunicamos, cuando lo hacemos, a través del centro. Figuraos una bola de la cual penden por otros tantos hilos diez, doce, veinte o cien bolas más y que siendo los hilos de igual longitud aparecen éstas agrupadas; aleo a modo de una borla. Así es nuestra unión,

Una de las cosas que da una fisonomía más especial a la cultura italiana es que aparezca diseminada por toda Italia. Culturalmente Italia es un país federativo. Cuando me pongo a hacer recuento de los hombres eminentes que cultivan hoy en Italia el arte, la literatura, las ciencias o la filosofía, me encuentro con

que los más de ellos viven fuera de Roma; en Nápoles, en Florencia, en Turín, en Bolonia, en Padua..., etrétera, etc. Mucho menos de esto sucede en Francia, euya centralización cultural es enorme, Y muy poco en España, donde acaso apenas se exceptúa, fuera de algún que otro islote—como este de Salamanca—Cataluña, en que la diversidad de lengua produce una cierta autonomía cultural.

A todos los jóvenes intelectuales provincianos suelo aconsejarles que no se dejen ganar por Madrid, y no por aversión a la villa y corte, no, sino porque estoy convencido de que el porvenir cultural de Espana depende en gran parte de que legremos descentralizar la cultura. Diez universidades son, sin duda, desde el punto de vista económico y de hacienda pública, demasiadas universidades para una población de 20,000,000 de habitantes, y dende no son tantos como se dice, ni mucho menos, los que cursan carreras: pero si esas diez universidades fuesen no sólo diez fábricas de licenciados en facultades literarias y científicas, sino diez fecos de cultura artística, literaria, científica y filosófica, aun me parecerían pocas, y habria que sostenerlas y no con más empeño a la que costase menos o produjese económicamente más. Y que son tales focos, aunque no en la medida en que debieran serlo, no cabe negarlo.

Soy uno de los españoles—de entre los que escribimos para el público, se entiende—que más capitales
de provincia conozco, pues es uno de mis mayores placeres recorrer ciudades, villas, villorrios, lugarejos y
aldeas de España. Y en casi todas las capitales de
provincia que he visitado, mejor dicho, en todas, he
encontrado algún hombre o algunos hombres que podrían hacer mucho por la cultura del rincón de mundo en que Dios les puso, si no se dejaran ganar de
ese desaliento previo, de antemano, que se expresa

en nuestra que jumbrosidad. Es faita de temple moral.

Y es falta de educación. De una fuerte, recia y sólida educación clásica y filesórica. El joven intelectual provinciano cae fácilmente en literatismo, en diletantismo. Los grandes y eternes problemas humanos se le escapan. Le ha fattado disciplina, ila icido acaso a Nietzsche en alguna detestable traducción de cualquier liblioteca barata de vulgarización, pero no se ha puesto a aprender alemán, pongo por caso, para leer y relect y meditar a Kant. Y esto no estan difícil como a primera vista parece. Estudió en el instituto la asignatura- iqué nombre tan feo es este de asignatura! de psicología, lógica y ética, y acaso le dieron premio y matricula de honor en ella, pero con eso tal vez cobró edio a la psicología, a la lógica y a la ética, sin saber lo que son.

Son muchos les españoles, y españoles muy cultos, que creen que somes un pueblo refractario a la alta y desinteresada especulación tilosblea, un pueblo alilo ófico. Nuestro realismo tan per vio a tierra proces d. rles razón, Séneca, el moralista, no fué en rigor un metallisies. Pero y creo más bien ou muestra filosofía, la que anda difusa y esparcido en un stra litetura y ne en obras estrictamente las casa está por formular: vo creo que questro r ali mo, lo que vo llamaría, con una expresión que a muchos parecerá paradójica, puestro e piritualismo materiansta, esto de t gnar el espíritu a lo material, no ha encontrad caún ouien lo sistematice. Temande la pelabra ideale e con se sentido más estricto y técnico, en aquel en que lo toma, v. gr., Cohen en su Légica del conuciniento 1 .... (Legik der reisen Erkem ', iss) . web in aus la historia nos muestra una notable en secón entre les espiritualistas, que representan al Legos, y los criticistas, que pelean por las ideas y ante tode por la idea, creo poder afirmar que el español no pelea por la idea, no es idealista. No somos de los que sacrificamos los hombres a las ideas, sino al revés, las ideas a los hombres. Y en este sentido técnico y preciso puede y debe decirse que Don Quijote, tan idealista en la acepción vulgar y ambigua de esta denominación, era en rigor un antiidealista. Pero este nuestro antiidealismo espiritualista, pragmatista y realista no ha sido, que yo sepa, integramente formulado.

¿Y cómo estos problemas, los más altos a que una inteligencia puede dedicarse, despiertan entre nosotros tan poco interés? Sigo creyendo que no es sino defecto de educación. Y que ese mismo nuestro pragmaticismo nos lleva a desdeñarlos. Y es natural: una ciudad en que apenas si hay más preocupaciones que las de ganarse el pan, hacer dinero y divertirse, acaba por ser un ámbito tristísimo para ciertos espíritus de selección.

Hay una cierta ciudad populosa donde no escasea el dinero, donde hay actividad y hasta fiebre de negocios, donde las calles ofrecen el aspecto de una población próspera, donde las diversiones—teatros, ópera, cines, carreras de caballos, etc., etc.—abundan y donde no escasean la gentes de ingenio y viveza. Pues bien: un amigo mío se vió arrastrado por vicisitudes de la vida a esa gran capital, y me escribía diciéndome que la encontraba triste, muy triste. Y conociendo como conozco a mi amigo, y conociendo también algo a esa gran capital, aunque jamás he estado en clla, me explico muy bien la tristeza de mi amigo. El sueña con Oxford, con Gotinga, con Bolonia, con...

Y menes mal cuando el inadaptado, y acaso inadaptable, no cae en cualquiera de esos desesperados remedios contra el aburrimiento. Por ejemplo, en el juego, ese feroz azote, no tanto del bienestar de las familias, como de la inteligencia. Porque estoy convencido de que el juego estropea la inteligencia aún más que el alcohol. Prefiero tratar y conversar con un alcohólico a tratar y conversar con un jugador. Y este del juego es el terrible castigo de las capitales de provincia donde la vida espiritual dormita; es el alismo en que caen las sociedades a que no inquietan las eternas inquietudes de una conciencia de veras despierta.

Salamanca, setiembre de 1913,

# EN LA PEÑA DE FRANCIA

Para descansar de las visiones de miserias de los barrancos hurdanos, para digerirlas más bien, ¿qué mejor sino la cumbre de la Peña de Francia, al abrigo del venerado santuario? Allá arriba, pues, ascendiendo paso a paso y huelgo a huelgo el pedregoso sendero; allá arriba, a hacer provisión de sol y de aire y de reposo.

Allí, en la cumbre, allí sí que parece la vida un suene y un soplo. Pero un sueno restaurador de la vela. «Tal cosa es la vida—dijo Leopardi—, que para soportarla hase menester de tiempo en tiempo, deponiéndola, recojer un poco de aliento y restaurarse con un

gusto y como una partecilla de muerte.»

Alli arriba, en la cumbre de la Peña de Francia, sentia caer las horas, hilo a hilo, gota a gota, en la eternidad, como lluvia en el mar. Mejor que gota a gota diria copo a copo, pues caían silenciosas, como cae la nieve, i blancas. Es del silencio sobre todo de lo que allí se goza. No se oye a la alondra que, elevándose desde los surcos del sembrado de las llanuras, siembra su canto desde el cielo, sino que se ve al buitre cernerse sin ruido sobre nuestras cabezas, o tal vez a nuestros pies. Porque hay aire debajo, como le hay encima y en derredor de nosotros.

¿Distracciones? ¿Diversiones? ¡No; a Dios gracias, no! Ni dis-tracción, ni di-versión, sino más bien in-

tracción e in-versión. Al perderse así en aquel ámbito de aire hay que meterse en sí mismo. Pero en lo mejor de sí. Meditar, esto es, vagabundear con el espíritu por los campos de lo indefinido, mientras se coutempla aquellas negras masas de mosquitas al abrigo
de los anuros interiores del santuario, en la iglesia
y en las celdas, o mientras se espera qué hará al llesar al extremo de la varita aquella vaquita de San
Antón tan redondita, roja y con sus pintitas negras que la pusimos en la cucaña para matar en
algo el tiempo, o mientras oímos perderse en el aire
de la cumi re los sones de la salve del rosario, que
les tan del coro al despedirse el día.

En la vida de sosiego cualquier accidente cobra relieve. Hay que ir a despedir, escoltándolo un treche, al que baja as llamo y se va; hay que salir al encuentro del que sube. ¿Quién será ese que viene?

Y luego horas y más horas en ver ten i rse a nuestros pies, como un mapa que sebre una riesa se despliega, el llano.

De la parte Sur, por detrés de la intrincada malla de les montes de las Hurdes, el llano de Extremaducionismo ai sol, la principal i cubad e que fué de nuestres viejos conquistadores. Y del las del Norte, este mi campo de Salamanca, este derado campo

cie mis ensueños de otoño.

Me pongo de cara a la ciudad, que está allí, por sobre aquel piquito escuro. A mi derecha, al naciente, el macizo de la sierra de l'éjar, el Calvitero, en forma de gigantesca parva. Brilian algunas casas de Léjar. Saludo a la cima hermana, más alta que esta en que estoy, y donde una vez, antes de rayar el alba, acostado en tierra y sin más techo que el ciclo, me vi envuelto en una nube de tormenta. Y fué entonces cuerdo comprendi al Dios del Sinaí.

Más acá de Béjar, y a mi derecha tanbién, la re-

gión de la sierra de Francia. El río Francia va allá, per dentro de esa mancha que marca su tajo. Allí abajo está San Martín del Castañar, con las ruinas de su castillo, cubiertas en parte por el manto verde de la yedra, y más allá, después de pasado Sequeros, Miranda, del Castañar también, y también con su castillo. A cada uno de esos pueblecitos se podría bajar en un vuelo desde esta altura, sin más que dejarse planear, con las alas quietas. En esos castillos habitaron acaso señores cuando los señores vivían en el campo, allá, qué sé yo... en los viejos tiempos de Maricastaña, en los días aquellos en que las hijas de los reyes

iban a lavar sus paños al agua.

según canta la canción infantil. Y todo ello son hoy canciones de niños. Los castillos de Castilla están vacíos, y los nietos de los que los levantaron no es que no los habiten, es que los dejan arruinarse y abatirse a tierra. A lo mejor—o a lo mejor peor—sirven sus

piedras para hacer cercas.

Aquí, más cerca, diríase que a un tiro, otras ruinas, las ruinas del convento de abajo, junto al Maíllo. Era el convento de invierno que tenían los dominicos que veraneaban en este convento alto de la cima de la Peña. Pocas cosas más melancólicas que una colmena silenciosa y desierta. Y entre este convento abandonado y aquel otro pobre convento de Franciscas, el del Zarzoso, que se ve allí ble quear en la cuesta, ese manchón de verdura por donde se guarecen los corzos y adonde a las veces baja el jabalí.

A la izquierda, en aquel tapiz de tan variados matices y cambiantes, donde predomina el oro, brilla a las veces, a la caída de la tarde, y como un ojo celeste en la tierra, la laguna del Cristo de La Laguna. Y me sube del fondo de los recuerdos uno que allí se

me grabó para siempre: el de un tarde, puesto ya el sol, en que al trasponer una pliegue del terreno vi de pronto a las encinas como mirándose en un cielo que se extendiera a sus pies.

Otra vez, a la derecha, aqui, cerca, asomando tras esa loma, los tejados de la Alberca, a que domina la torre de la iglesia. Estos pueblos que se pueden abarcar así desde lo alto, en una ojeada, y que se diría cabe cojerlos en un puño. Y allí dentro es todo un mundo. Y cerrando los ojos veo las negras calles de la Alberca, los balconajes de madera, los aleros voladias de sus casas, las mujeres sentadas en el umbral de las puertas y los niños jugando en la calle, y alli, en la fuente, una moza llenande el centara, Y corre la vida, como el agua de un arrovo que baja de la cumbre entre guijarrales. Y a las veces, el agua se enturbia. Y otras, como en este verano, casi se extingue por la seguia. Robustos castaños ciñen a la Alberca. Y los hombres miran al cielo, por si llueve sobre la tierra

iY si no llueve? Si no llueve, los frutos abortan en leche, y a otros les ataca el tizón. Cuando el fruto de la encina, y aun el de otros árboles, enfermándose, se mela, destila a tierra mangla, que cosechan las abejas, pues es la mangla dulcísimo tributo para la miel de la colmena. Destila miel el pobre árbol enfermo.

Una mañana, al levantarme antes que el sol y saiir a saludar al campo, cubria la llanada un mar de nieblas sobre que se destacaban, como islotes, alcunas colinas. Por desgarrones del mar veíase a ratos su fondo verde. Es una visión que recuerdo siempre que en el fondo de estas ciudades del llano en que vivimos amanece un día sin sol, por velarlo la niebla baja Esta baja niebla, que retiene y arrastra sobre los plantíos los gérmenes del añublo. A la cumbre, donde no llegan las nieblas, tampoco llega el añublo del espíritu Se añubla el alma, como el trigo, bajo la niebla que forma el vaho de nuestras mismas concupiscencias.

Allá lejos está la ciudad. No se la ve, pero se la adivina. Y allí caen las horas con ruido, como la lluvia sobre el empavesado de sus calles, sobre las losas estériles. Ese ruido se hace a las veces un rumor continuo, como el del agua que muele en una aceña, y acaba uno por no oírlo y se duerme brezado por él. Pero no se goza del silencio de que se goza aquí en la cumbre, donde no hay aceña ni hay molienda.

Allá, lejos, tras la enorme parva del Calvitero, asoman los dientes de la sierra de Gredos, cual mordiendo al ciello. Y recuerdo aquellos versos del estupendo

soneto de García Tassara, los que dicen:

Cumbres del Guadarrama y de Fuenfría, columnas de la tierra castellana...

Columnas, sí, pero truncas. iQué sestienen? iAcaso el cielo? iO no son más bien lo que nos resta de un vasto templo que cobijó a un dios, hoy muerto, en algún tiempo? iO no son torres babélicas de la naturaleza, de cuando ésta quiso escalar el cielo? Aquí, bajo mis pies, dentro de esta Peña de Francia, ino sufre y espera algún Encélado, algún titán preso? Todo este reposo ino está preñado acaso de inquietudes? iNo es éste el punto de equilibrio en que se encuentran enormes fuerzas que se contrapesan?

Algo así debe ser, porque del seno de este repuso siento que me invaden el alma aluviones de energía y un tumulto de pensamientos informes, de larvas de ideas que, formando nebulosa, buscan liberación. El cilencio está preñado de rumores. Y de las visiones de esos pueblecillos tendidos a mis pies parece subir la llamada de la patria. Esta alfombra que se despliega

; quí, debajo mío, es un pedazo del cuerpo de Esma.

Hay que bajar de la cumbre, dejando a los buitres que se ciernan sobre ella. Dentro de unos meses la veré a lo lejos cubierta de nieve.

## LAS HURDES

Ι

Las Hurdes o Jurdes tienen de antaño el prestigio de una levenda, y a cuantos a ellas van, dense o no clara cuenta de ello, o a corroborar y aun exagerar la tal levenda o a rectificarla. Y no creo haber estado libre de este sentimiento.

Hace ya años, lo menos diez y ocho, que me lleguó desde la Alberca hasta el famosísimo valle de las Batuecas, y desde entonces quedé deseoso de visitar las Hurdes: mas aunque después he andado por la sierra de Francia, aunca, hasta este verano, se me cumplió el deseo.

El lector que desee noticia detallada de la región de las llurdes, de sus tierras y sus gentes búsquela en otra parte. De de M. Vide se han escrito diferentes relaciones. La última de que tengo noticia, la del viaje del señer Blanco Belmonte, es excelente. Lo que va a seguir son notas de un curioso excursionista, que toma lo que ve y observa al azar de sus correrías como punto de partida para sus reflexiones, tal vez algo arbitrarias.

Nos dispusimos a entrar en las Hurdes mis dos compañeros de excursión y yo por el Casar de Palomero, desde Extremadura. Mis dos compañeros eran M. Jacques Pevalier, profesor del Licco de Lyón, v. M. Marrico Legendre, este pura francés tan amante y tan buen emocedor de nuestra España. Legendre conocía ya las leurdes. En el número de julio de este año de La España Moderna puede yerse la traducción de un trabajo sayo. El Corrizon de España publicado antes en Le Correspondent. Es algo que debe lecrse en España y hacer votes per que todes nuestros amigos franceses sean como Legendre. Nos acompañaba el tío Ignacio, de la Alberca, de quien Legendre da noticia en su escrito, ibanos, pues, der españoles y dos franceses.

Partimos de Aldeanueva de Camino a pie, y por Abadía y Granadilla nos dirigimos al Casar de Palomero. Tierras extremeñas, las que captá como un aleadra Gabriel y Galán; tierras releannes Hay alea de religioso en la majestad de ciertos alcernoques homi seit qui mal y pense—y nunco he podido verlos desollados, como San Sebustianos vegetales, sur profunda emeción. Como hay otra e sa en el bosque que me sobrec je siempre, y es el cuiviver, el esque

leto de un árbol.

La vista de Granadilla a la distruccia, con su recini de murallas y su torreón de entrada, nis quita alsones sigles de encina. IY peran tanto! Pero más pera aún la paz plúmbea, bajo un cielo de implacade limpidez, de que se ve uno ceñido dentro de la villa. Y por dondequiera el recuerdo de Galán, del poeta. Y es si hombres de mempre, fuera de época, que parec parraneados de una novela picaresca, y con que uno encuentra en las posadas de las pueblos de de no historia de vida en la sumo de la vida.

De pués de Granadilla, unas coledades henchicas de luz del cielo. La jara, como petetero del desierto, las perfuma. Por allí, el terbisco, amargo como la vida de quien tiene que trabaiar esa tierra: madroños, romero, lentisco y aquella retama, contenta dei

deserti, que cantó Leopardi.

Al empezar a ver sobre Moedas, en el puerto del Gamo, castaños y olivos mezclados en no sé si amigable compañía, recordé haber visto en no sé qué Atlas geográfico separadas por una finea la región del olivo v la del eastaño. Debíamos estar en la línea misma. Y de hecho casi siempre se vive en lineas así, divi-

Y qué largo se me hizo el camino ai Casar! En una gran ermita empezó a anochecernos, y aquello no acababa. Silenciosos, sin decirnos nada, uno tras otro, sobre el pedregal del sendero montañés. Y al llegar al Casar, de noche va, qué tragos de agua, de agua de Sierra, del cántaro de una buena samaritana-es un decir-de la fuente que hay a la entrada del pueblo. Mientras bebía, al levantar con la cabeza los ojos, encontráronse éstos en una estancia de la casa frontera, iluminada a luz eléctrica, dos novios sentados a una camilla. Me informé luego de ellos. Es una vieia debilidad

El Casar de Palomero puede llamarse la corte de las Hurdes, y sus dos capitales, Pinofranqueado y Nunomoral. Es decir, las Hurdes tienen dos especies de cortes: el Casar del lado de Cáceres y la Alberca del lado de Salamanca.

Buen pueblo el Casar, atractivo para quien ama la paz de retiro y el retiro de la paz. Pueblo con dos médices, y esto no es ninguna bendición cuando basta y acaso sobra uno, y esa dualidad es fuente de disensiones y partidos, y pueblo con dos fábricas de luz eléctrica, lo que les permite alumbrarse casi de balde. Y no deja de estar relacionado lo de los médicos con 'o de la luz.

Execlente romanso de sosjego este Casar de Palo-

mero, con su fisonomía serrana, sus grandes baicones de madera para tomar el fresco. Cuando entram s. anochecido va, parejas de enamorados, bien arrimaditos, en los baccos de las casas, iEstos amorios le .tos de los pueblos recejidos y aisledos!

Topo conceidos, con estudiantes, y pronto tuvimes en terno nuestro en la posada a los notable. El pueblo. Y gusta char'ar así. Nos informaban de las Hurdes v de los hardenes v pude ebservar que la legenda e apezaba ya alli. Y además, que suele suceder que a uellos que viven junto a una región lamosa y de que se hal la mucho suelen ser con premencia los que menos han sentido el acicate de ir a conocerla por si. El massero del Casar, D. F licimo Abad, si que conoce las Hardes. Un paqueño e quis que de clas nos hizo nos fué utilisimo.

Ratira de pri como se de accego lo llamada al Cour. y asi es. Per seria a seria o per ros le de a ran a une dermir de n etc. Teda la noche tué u la l'un dance invenir le un decir tambiéne de ladrides. A ratos estuve por as norme al calcón a gritor: dous traten a ese periol. Pere regressio, ne La cia alciarse, perderse en couro extremo del pacblo; pero volvía al punto.

Sólo al remper la mañana, cuando los gallos cantan. callaron los perros. Había va otros vocadores que nos desvelaran.

Y a la manana, de priés de haber vie tado la jelecia y aquella cruz que los pelios apedrescon antaño, emprendimos, montaña abajo, junto al rio Aresta, qui corre e tre piedra. Emp sin o, el camino de Pro-Franqueado, de las Hund's El maestro nos escoltaba-

Estabamos va en las Hurder lejos del mundo bullanguero, siguiendo lo que dice el agua que canta a. nie de les la atañas peladas vegidas no más que de brezo, helecho a mad ar dea laj la mar añas de perfiles suaves, redondeadas, que bajan, al parecer, mansamente a bañar sus pies en el agua; pero montañas recias y ásperas, madrigueras de bestias más que cunas de hombres. Pero iqué sensación de recojimiento! iY el bañarse allí, en la claridad del agua que canta entre canchales y secarse al sol, desnudo como el cuerpo que se le entrega!

Adiós el mundo de los periódicos y de la política! Por unos días no habríamos de saber nada de él.

Los tesos, collados y montañas se entreabrazaban unos con otros. En su disposición general forman las Hurdes tres hondos valles casi paralelos: el del río Esperabán, el del Fragosa y el del río Hurdano, sin contar el del río Angeles: pero, dentro de esta traza, qué intrincamiento de repliegues! Difícilmente se encontrará otra comarca más a propósito para estudiar geografía viva, dinámica, la acción erosiva de las aguas, la formación de los arribes, hoces y encañadas. Y una maravilla de espectáculo a la vista, ya desde los altos se dominen las hondonadas y el vasto oleaje petrificado de las líneas de cumbres, ya desde los barrancos se cree uno encerrado lejos del mundo de los vivos que leen y escriben.

Y así llegamos a Pinofranqueado, la capital de las Hurdes bajas. Un buen pueblo, sin nada de la ridícula levenda del salvajismo hurdano. ¡Y con impaciencia de entrar de una vez en las verdaderas Hurdes, es decir, en aquellas de que se nos ha dicho tantas veces que los hombres casi ladran, que se visten de pieles y huyen de los... civilizados! Había que entrar de una vez en esa región que alguien ha dicho es la vergüenza de España, y que Legendre dice, y no sin buena parte de razón, que es, en un cierto sentido, el honor de España. Porque, ihay que ver lo heroicamente que han trabajado aquellos pobres hurdanos para arrancar un misérrimo sustento a una tierra ingrata! «Ni

les helandeses contra el maro, me decía, y no le faltaha razón.

Pero de esto mís adelante.

H

En Pinofranquiado, donde cemimos, nos hizo el maestro del Casar un croquis topográfico de las Hurdes y nos dió una carta para el secretario del pueble. D. Juan Pérez Martín, entusiarta e ilustre hurdané filo, que estaba ausente, y a quien encontramos en ol camino de Las Erias, donde Barros a dormir. N habíamos terido que tocar las provisiones con que en Béjar acs proveyó Venantio ai hemos tenido apents que tecarlas en nuestros cinco días hurdanos, «Miren ustedes que allí no hay nada, ini pant, y el buen fondista bejarano quería cargarnos de vituallas. "Pero algo comerá alli la gente...", decia yo. Si; patatas a adas entre dos piedras. Y, en efecto, la gente, aurique sea mai no tan mai como dice la leyenda - come, y quien allá va puede comer tambié... Ahora, esos señoritos remilgosos!...

Al rato de salir de Pinofranqueado, en plenas verdaderas Hurdes ya, encontrames a cu secretario, don Juan Pérez. Se puso a nuestra devoción y se volvis con nosotros. Hembre despierto y vivo y uno de los mejores informantes de cuante a las Hurdes respecta. El nos hizo saper todo lo que esa región debe al que fué obispo de Plasencia, el salmantino D. Francisco Jarrín Moro, cuya labor en las Hurdes fué real-

mente benemérita.

Seguiamos entre esquinces y rodeos, buscándoles las vuoltas a los tesos, el río Esperabán. Atravesamos dos pequeñas alquerías hurdanas, la Muela y el Robledo, sin detenernos en ellas. Pasé junto a um casa de piedras apiladas, tejados de pizarra, sin más hueco que la puerta de entrada. Empezaba la visión de la miseria.

Ya muy al atardecer llegamos a las Erías, donde habíamos de pasar nuestra primera noche verdaderamente hurdana. Nos sentamos a tomar el fresco y ontemplar el cielo limpidísimo, en una de aquellas callejuelas escabrosas, junto a corralillos enanos. Unos grillos caseros, blancos, según me dijeron, que se albergan en las rendijas de los muros de aquellas casucas miserables, cantaban la desolación de la barranca en que penan los hambres. Casi todo el pueblo nos rodeó: niños, mozos y viejos, y en torno a nosotros, a los forasteros, se hizo serano, Pobres gentes! Hay que oírles que jarse de la triste y dura tierra que les ha cabido en suerte. iPero no la abandonan, no! Mas bien se apegan a ella, con tanto más trágica querencia cuanto más dura es. Suele quererse más, no al hijo más hermoso y afortunado, sino al más desvalido y desgraciado, al que costó más criarlo y sacarlo adelante. Un escritor prefiere de entre sus escritos el que más trabajo le costó, no el que obtuvo mejor éxito.

Sí, es hondamente humano el que estos pobres hurdanos se aquerencien y apeguen a aquella tierra que es, más que su madre, su hija. Legendre me decía que eran el honor de España. Y no es paradoja. Han hecho por sí, sin ayuda, aislados, abandonados de la Bumanidad y de la Naturaleza, cuanto se puede hacer. Entre aquellas quebradas fragosísimas, en los abruptos barrancos, hancales levantados trabajosísimamente; un muro de contención para sostener un

solo olivo, una sola pobre cepa de vid; canablles en que se trae el agua de lejes y que hay que rehacer a cada memento: huertecillos enanos, minúsculos, corcados que parec a de juguete infantil. Y luego bem el jabalí y les estropes el patatal, su casi único remedio contra el hambre. Casi llurando me lo decia un pobre mujeruca de las Mestas.

Y todo ese rudo combate contra una naturaleza madrastra alli si que encaja el amadra en el parte en el querer, madrastra , de Leonardi -lo hacen solos. sin avuda de bestias de carga, llevando a cuestas las piedras de la cerca o del bancal, traspertando a prepio lemo por senderos de cabras o entre pedregales sus cargas de leña o el haz de helecho para la cana. Rico, riquísimo, el que posee un borrico estera en ano de los pueblos cobres. Contáronne que había veces en que al casar un padre a su hija las bodas las hacen los padres cuando apenas son adolescentes los mozos la daba de dote la pata de un asno; es decir. una cuarta participación en la propiedad del asno. e sea el poder disponer de él cada quatro días, ajanentánd la enterres. Y el novio iba la vispera de la boda al mont o recojer helecho para la cama nupcial, la del rejollijo.

Mas yo las cuatro noches que dormí en las Hurdes dermí en cuatro diferentes capas y barras, a ullidas

y limpias.

En limpia y buena cama dormí en Las Erías, en casa del maestro de la abmería, de uno de esos meretres helifitados que la Diputación de Ciceras ha puesto per la farrira, de uno de esos heronos ciudadanos que por un pobre estipendio van a luchar en una lucha no menos trágica y menos recia que la de los pobres hurdanos con su madrastra tierra.

Cuando descansábamos en las escarpadas calle uelas de Las Erías, al ir cavendo como un celeste consuelo, una noche de serena majestad sobre la ceñuda desolación de la madrastra, empezaron a volver al pueblo las cabras, las cabritas enanas de las Hurdes.

Pobres animalitos!

La pobre gente hablaba de su vida mansa, humilde, resignadamente. Me entró la duda de si las quejas eran rituales, eco de lo que han oído a los que se constituyen en sus abogados, o una forma más de nuestra característica que jumbrosidad española, de esta detestable manía de pordieseros de estar siempre lamentándonos de nuestra suerte y la de nuestra patria. Me entró la duda de si todo ello no era sino la voluntuosidad de la queja. Porque es el caso que ellos apenas emigran, y si salen, vuelven pronto a encerrarse allí. ¿Y el secreto de esto? Ya os diré lo que de ello creo.

Partimos al amanecer de Las Erías trepando 3 unos altos para llegar a Horcajo, iEstupendo panerama! Me acordé de la frase de Obermann, de que jamás se podrá expresar el sentimiento de la montaña en una lengua hecha per los hombres de las llanuras. Allá, en lo hondo de la encañada, se apeguñaban los tejados de pizarra de las casucas de Las Frías, him apretades unos a otros, como un testudo romano. Y todo ello, la alquería, como uno roca en pedazos. Diríase un fenómeno de mimetismo; que los pobres hombres querían confundir sus pobrísimas viviendas con las rocas de le madrastra, para escapar así al ejo del Supremo Cazador.

En Les Erías, en invierno, el sol no dura más de cinco horas, de nueve a dos. Pero allá arriba. otra mucho más miserable alquería, colgada en las abruptas cuestas de un sombrio repliegue de la montaña, allí apenas si hay sol. Sus misérrimos moradores son, en su mayoría, enanos, cretinos y con bocio. Nuestros informantes atribuíanio a la falta de luz del sol. Otros lo han atribuído, al buen tuntún, a lo corrompido de las aguas. Y parece ser que es todo lo contrario: que ello se debe a la pureza casi pluscuamperfecta de las aguas, a que las beben purísimas, casi destiladas, recién salidas de la nevera, sin sales, sin iodo sobre todo, que es el elemento que, por el tiroides, regula el crecimiento del cuerpo y la depuración del cerebro. Y esta explicación, que parece satisfactoria, me despierta una analegía. Y es que también los que no beben sino ideas ruras, destiladas, matemáticas, sin sales ni iodo de la tierra impura, acaban por padecer bocio y cretinismo espirituales. El alma que vive de categorías se queda cuana.

Pobres hurdanos! Pero... Isalvajes? Todo menos salvajes. No. no, no es una paradoja lo do mi avrigo Legendre, el inteligence anador de España; son, si, uno de los honores de nuestra patria.

#### TII

Cuando entramos en l'ercajo hirió lo primero mi vista, como ya en Las Erlas me pasó, las macetas de flores en ciertos salient e de las casucas. Bien se conocía que estábamos en Extremadura, donde se rinde a las flores mucho mayor culto que en Castilla. Y vi en Horcajo, al entrar de improviso en él, las hurdanas lavando a sus chiquillos. Y arrullándolos con maternales caricias.

Una de las cesas que más han llamado mi atención ce las flurdes es la gran cantidad de niños preciosos,

sonrosados, de ojillos vivarachos, que he visto. Luege se estropean en aquella terrible lucha por el miserable sustento. Y es curioso también ver las grandes diferencias de unos a otros. Paréceme que el tipo medio como si se borrase. Junto a hombres entecos, esmirriados, raquíticos, se ven recios mocetones quemados del sol, agiles y fuertes, y junto a pobres mujerucas, prematuramente decrépitas, encuéntrase muy garridas y guapas mozas.

Desde Horcajo, para pasar al Gasco, al valle-o, mejor que valle, barranca—, en cuyo fondo corre el río Fragosa, una imponente cuesta. Desde lo alto abierto el pecho, respirando a todo pulmón el aire de las cumbres, se veía allá abajo el que dicen el volcán de las Hurdes. No voy a hablaros de él, ni de las

cascadas. Otros han dicho muy bien de esto.

Esta barrance del río Fragosa, este valle central de las Hurdes, es lo más miserable de éstas. Difícilmente se encontrará peores poblados que el Gasco, Fragosa, Martilandrán. Al atravesar el Gasco por aquellas infernales callejuelas, entre aquellos hombres ceñudos y negros, me asomé a la puerta de un casuco. La carita, fresca como una rosa y brillante como un lucero, de una niña, hacía resaltar la hórrida y sucia negrura de aquella zahurda.

Y siempre las quejas. «Por aquí debía venir el rey a comer lo que comemos»—decía una mujer que, si no era vieja, lo parecía. Y decíalo en muy claro y muy neto castellano. Porque eso de que ladren o pocomenos, es otra patraña. Hablan castellano, y lo hablan muy bien. Y no huyen de los visitantes. Al contrario, acércanse a ellos a pedirles eigarrillos y por

si cae alguna perrilla que les remedie.

Por fragosisimo sendero, desde el Gasco a Fragosa. Y aquí a bajar al río, a darnos un haño en su lecho de rocas redondeadas y dulcificadas por el agua. Un agua clora, tibia, rumoresa, solerda, «No hay agua como la de aquil» decian con orguilo. Y esto lo oímos en las llurdes por dendequiera. La tierra es misera, dura, pedregesa; pero, laguas? livo las hay mejores en el mundo! Esto mismo dirán, me lagua, aquellos pebres enanes cretinos y con papera de la alquería colgada de la combre. Como los otres, los olas conceptos destiladas y sin sal alguna, dicen; l'Nahay ideas e mo las nuestras, como las ideas puras!

Junto al lugar del baño, a la sombra de unos cartanos y al sen del canto del agua, nos pusirs s a comer Paré una buena parte del pueblo, mozos y mozas sebre todo, y nos rodearon en tertuña Læré un muy halagüeño éxito poniéndome a dibular. IY lo hace sn máquina, como escribiendo! Un chicuelo hizo gala de su conocimiento en lectura. Y un mozo, ya horbre, fuerte, limpie, garbeso, de nombre Bernardo, nos mostró lo ciaro y vivo de su inteligencia E2 pobre hurdano ansial a conocer las lenguas de los distinter reinos nes vó hablar francés, correr tierras, ver mundo, salir de las fragosidades de Pragos . Sabia que para ir a Reme per tierre hav que pacar por Francia. Mas de seguro que s, são volverá a su pobre Fragosa, a la miserable alquería tan heroicamente arrancada a los furores de la madrastra. alli, entre sus pobres clivos, su huerterille de patatas, sus cabritas enanas. ¿Por qué?

De Fragese, pasando junto a le alquería de Martilaudrán, pero sin entrar en ella, a Nuñomeral APara qué habíamos de entrar en uno más de esas miseroles mazoreas de tugurios? LA qué e neuce apror el e-pectículo de la miseria? Ademis, no ibanas a baco estadística, ai menos sociolería. Y Dios les libre a las Hurdes de que caiga en ellas un seciólogo.

Nuñomoral, en una vega algo más extensa que 'o son en los barrencos de las Purdes, en ye tra com

que esas miserables alquerías que acabábamos de atravesar. Hay, sí, en Nuñomoral viviendas deplorables; pero junto a ellas se alzan algunas excelentes casas modernas. La de D. Patricio Segur, de cuya hospitalidad cordial y franca gozamos, es una muy

buene casa hasta para fuera de las Hurdes.

Y es así como va trasformándose aquella región, partiende el cambio de ciertos centros tales como Pinofranqueado y Nuñomoral, y aun Las Mestas, especie de capitales. Siempre la civilización ha sido de inadiación urbana. Y se consigue, sin duda, más, mejorando esas capitales y que de ellas irradie la mejora, que pretendiendo levantar homogéneamente el nivel civil del campo. Mas veo que cargo en sociólogo, y esto especor que verse obligado a no beber sino agua purísima de las cumbres, agua destilada del cielo.

De Nuñomoral, en un principio por el nuevo camino vecinal que se está haciendo, a Casares, pasando por La Segur. Esta alquería de La Segur es tan mala como cualquiera de las del valle de Fragosa. Me asomé a la vivienda de uno que me dijeron era uno de los ricos del pueblo, y aquello visión cortaba el

respiro.

Por todas aquelias abruptus faldas había grandes menchones de quemade, para que el brezo reteñe más leva. Pero queman también los pinares, los persiguen. Es desir, cuando son del común, cuando el Conceja les hubo plantado, no cuando son de particulares. Hay lo de que los cabreres son los enemigos más acérrines del arbolado; pero hay también la guerra a la propiedad comunal. El hurdano es radical y fundamental ectre individualista. Como que por eso brega y pena alii y apenas emigra, y si emigra vuelve.

En Casares, un buen refrigerio, gracias a D. Santiago Pascual, y un buen reposo, una siesta restaurata. Y desde allí a trasponer un alto para dai vista al

ctro valle, o mejer barranca, al de las Hurdes Altas. Y una vez más volví a gozar la emoción, tan familiar a mis mocedades, de estas ascensiones lentas, en redeos y vueltas, abriendo más cada vez el pecho, ganando más horizonte cada vez, viendo achicarse lo que abajo queda y mirando de rato en rate a la nitida línea en que la cumbre corta al cido e imaginindose uno cómo será el otro mundo—porque es un mundo también que del otro lado se extiende. El macho se detiene a las veces a comor un poco de carqueja y uno se impacienta. Es mejor ir a pie, lievarse a sí mismo, que llevar un macho. Aqué brutos animales les repetía, como un estribillo, el tío Ignacio.

Y por fin en la cumbre, habiendo domeñado al celoso, puéstole los pies en la cabeza, y contemplando, mientras se toma huelgo, cuál será la mejor bajada. Allá en el fondo la entrada de la tercera barranca, la del río Burdano, que se hueta a la vista en el intrincamiento de los montes, enyos perciles se cruzan como en el corte que flaman los carpinteros cela de milano. Y al pie de nos tros, en la hondonada, la testudo de tejades pizarreños de Ríomalo de Arriba. Al acercarse el cual una chicuela que estaba en un huerteciño, salió disparada, saltando de risco en risco como una cervatilla a la que se sorprende. Y subian cantares dei fondo. V no la primera vez, pues ya otras, al acercartar la sumano subir barranca arriba, hacia la ser-cantar la tumano subir barranca arriba, hacia la ser-cantar la tumano subir barranca arriba, hacia la ser-

#### IV

Las Hurdes Altas, desde Ríomalo de Arriba a Las Mestas, es, en conjunto, lo menos malo de toda la región hurdana. Las parras que sombrean de un lado a otro la callejuela principal de Ríomalo, al despedazar la luz que en ella entra, como que la viste de un abigarrado traje. Al salir del pueblecillo, sus habitantes casi todos habíanse congregado a vernos marchar. «¡Qué serán? ¡Los del camino? ¡Ingenioros? ¿Acaso algunos que vueiven de América?»

Junto al río, entre las piedras, la moza que estaba a macerar el lino, se lavaba las ágiles piernas. Y era un espectáculo de paz v de sosiego. Una moza esbelta, firme como un arbolillo silvestre que no conoce la peda. Me acordaba de Rousseau y de sus teorías, tan en boga en un tiempo, sobre el estado de naturaleza.

Un alto en ei Ladrillar, a tomar huelgo y agua, esa agua como no la hav otra. Y reunión de comadres y las lang de de rigor. Hasta que un recip mocetón, curtido del sol, que lievaba a un niño en brazos, exclamó que estaba ya harto de oír tanto repetir que era aquélla la peor tierra; que esto no era así, ni mucho menos; que él había corrido mundo, habiendo estado en el Canal--el de Panamá--, en el Brasil, en le Martinica, en Jamaica... y que había visto muchas tierras peores que la que elles habitaban. «i.Pero esas tierras están habitadas?»—le pregunté, y él: «No. señor, porque no las cultivan»--me contestó, «Esa es la diferencia-le dije--; que allí no se empeñan en habitar y cultivar lo que no lo merece.

¿Tuve razón? Porque ved por qué esos pobres he-

roicos hurdanes se apegan a su tierra: porque es suya». Es suya en propiedad; casi todes son propietaros. Cada cuai tiene lo suyo: cuatro olivos, dos copas de vid, un huertecillo como un pañuelo moquero
(y no es que usan de estos últimos). Y preferen mal
vivir, penar, arrastrar una miserable existencia en
lo que es sayo, antes que bandearse más a sus anchas teniendo que depender de un amo y pagar una
renta. Y luego es suya la tierra porque la han hecho
elles es su tierra hija, una tierra de cultivo que han
arrancado, entre su leres heroicos, a las garras de la
madrastra naturaleza. Ellos la han hecho, cada uno la
suya, apoyando un eliva, constray ado un bancal
pera una cepa, rehariende la cerca que destrozó la
avenida de aguas o el jabail.

No ha faltado filártropo hur lanó lo talas estas palabras cuyo pruner con perente es the, and os hreen un occo a socicloria? no ha latado diántroro nurdanóalo y son dos clos que hava propuesto omo regedio al que llamaremo proboma de les Hurdes desportarlas, sacar a sus invertantes y daries medo de vivir en etra pacte. Pelo si un palre tuviese una hija enferma, enferma de una entermedad crónica que la sujeta y ciava a su lecho de delor, de donde ne se puede moverla, y ese padre nublese luchado un día y otro, y neses y año, por acvencar a su bija de la muerte y en esta lucha le hucese extevuado, lle diriais que abardomase a su hija, que la dejara morir v salv - su vela! Pues la pobre tierra entivada de las Hurder es la hija de lebres, de afases, de sudores, de encortres sin cuerto, de cara lerojeos españoles a outenes se llana suivajes. Ellos la han hecho.

Fueren allá, Dies sale cómo, huvernio acaso de persecuciones de raza iquién sabe si hasta de religión!....., fugitivos tal vez, o bien, vagueando, y

alli, donde ni el amo ni el fisco les perseguía, empezaron a crearse una tierruca. Salen algunos, sí, pero en cuanto hacen unos puñados de pesetas vuelven a comprar. Hace unos años lo más de Las Mestas era de albercanos—casi todas las Hurdes pertenecieron antaño a la Alberca—, mas hoy han comprado ya los que la habitan sus propias tierras, y aun alguno em-

pieza a comprar su terreno de la Alberca.

Del Ladrillar fuimos a hacer noche al Cabezo. Noche en una buena cama, por mi parte, pues mis empañeros durmieron al sereno, en el porche de la elesia. Yo en una buena cama, en un cuarto amplio, decorado con cuadros hechos con portadas en colores de novelas por entregas, junto a estampas de la Virgen, San Antonio y el Corazón de Jesús. Allí, la portada de El Barquero de Cantillana, por D. Rafael Benítez Caballero, que editó D. Felipe González Rojas; allí, un retrato del marqués de la Habana; allí, el rey Amadeo, yendo, apenas llegó a Madrid, a ver el cadáver de Prim.

En el Cabezo nos ofrecieron si queriamos comprar un loro, y vino un pobre hombre a que le tradujese una carta en ing'és, que había recibido de la Companía del Canal de Panamá, en que trabajó. Sin duda el tío Ignacio le había dicho que yo sé las lenguas de tedos los reinos. Y esto da tanto prestigio como el

saber dibujar un poco.

Entre el Cabezo y Las Mestas, en un repliegue del camino, ciert s restos o despojos humanos con unos pedazos de periódicos al lado. Y luego dirán que es un país salvaje! Y no es que me escandalice yo mucho de la porquería, no. Hasta he pensado escribir un ensayo sobre la voluptuosidad del pringue. Ensayo lo menos sociológico posible.

Dinos vista a los cipreses de Las Mestas, Pueblecillo encantador a la distancia, que ni pintado para un pintor. Aquel río limpísimo, aquel puentecillo, aquellos remanses a la sombra, entre piedras redondeadas de apariencia mórbida, aquellas cuestas por fondo y la cerona del cielo. Y dentro ya del pueblecillo, aquella callejuela cubierta de la fronda de las vides. Y todo ello engastado entre fressas y verdes arboledas.

Desde Las Mestas, al famosisimo y ya levendario valle de las Batuccas, donde estuvo el convento sarmelitano en un tiempo. El camino de Las Mestas a Batuccas es de lo más frendoso que se puede encontrar. Después de la desolada aridez de las cuestas hurdanas, pobremente vestidas de brezo, helecho y jara, viene aquel camino sombreado por prietas frondas.

Las Batuecas, como obra en gran parte de les frailes que poblaron su soledad, como obra de solitarios contemplativos, ofrece una riquísima variedad de especies arboreas. Diríase un jardín botánico abandonado. Y en esto me recordaba el valle de Guadalupe—éste mucho más extenso—ol ca de aquello: jerónimos de que nos ha dejado perenne recuerdo el padre Sigüenza. Alcornoques, encinas, robles, tejos, avellanes, cipreses, madroños, olivos... y luego frutales de varias clases. Y allá, p.r. los riscos, la ruina de una ermita junto a un ciprés.

Pero no voy a descubriros las Batuccas. Sentíame embargado por esa extraña sensación de la reniniscencia, de ir despertando a la vista de la realidat presente mi viejo recuerdo de la visita que hice a las Batuccas hace diez y seis o diez y ocho años.

Las Batuecas tienen su valor proverbial en nuestra literatura. Y Legendre me dijo que madame de Genlis escribió una novela, Le: Battaccas don le una batueca, que vive arcádicamente y en estado de naturaleza rousseauniana en ese feliz valle del cora-

zón de nuestra España, sale a correr mundo y a enterarse de su degeneración. Y Jorge Sand dice que esa novela, que siendo niña le leyeron, influyó en su vida toda.

De las Batuecas salimos a la Alberca. Y luego a nuestra querida Peña de Francia, a tomar aire, sol y paz en aquella cumbre de silencio y de sosiego.

Salamanca, agosto de 1914.



### SALAMANCA

Sí. ya sé que un publicista se debe a su público, un escritor a sus lectores, y hasta a cada uno de ellos. Pero esto tiene, como es natural, sus límites. No puede llegar a que se escriban artículos, crónicas o correspondencias criptográficas, quiero decir con clave, cuyo último sentido sólo un lector o un pequenic grupo de lectores comprenda, y tampoco se puede llegar a ponerse el escritor a merced de uno cualquiera de sus lectores que le diga: «Escriba usted esto o lo otro.»

Traigo esto a cuento de las cartas que de vez en cuando recibo, en que éste o aquél de mis lectores me invita y ruega a que escriba sobre tal o cuat asunto que a él le interesa, sin considerar si me interesa a mí o ha de interesar a otros lectores. Esas cartas suelen serme preciosas, en cuanto me dan de ordinario interesantes datos y noticias, que aprovecho cuando la ocasión se me presenta; pero no creo que los que me las escriben pretendan dictarme los argumentos de mis correspondencias.

«Sí, usted mucho de alardear de independencia de criterio y de franqueza—venía a decirme en una segunda carta uno de esos espontáneos corresponsa-les—, ipero qué poco ha dicho usted, nada, de lo que le indiqué que dijeral». Pues bien: sepa, señor mío, que no me gusta sacar a otros las castañas del fuego.

como suele decirse, y que si he dicho y repetido cien veces aquellas palabras de San Pablo de que hay que decir la verdad oportuna e inoportunamente, de la oportunidad o de la inoportunidad le decirla he de juzgar yo y ne los demás. Cierto que debe decirse la verdad, pero hay muchas más verdades que decir que trappo para decirlas, y si dig. les verdades a, b, c y d, que usted quiere que dira, dejaré de decir las verdades x, y y z, que son la que quiero decir. Y no cabe decir dos cosas a un tiempo, ya que la palabra se desarrolla en tiempo y no en espacio. No es, pues, que yo tema decir lo que usted quiere que diga; es que tengo que decir otras cosas que me parecen de más momento o por ahora me interesau más.

Y vey ahora a lo que etro me dice, y es cómo, habiendo escrito aquí de tantos puellos como en mircorrerias por España y Portugal he visitado yo no he dedicado una sela correspondencia a describir a mis lectores esta Sala panca en que vivo y trabajo.

La cosa me parece sencilla. En primer lugar, los otres puebles los visito y los describo como turista o viajero curioso, y éste, en que vivo, no lo visito, éste es mi hogar. Además, ino están mis correspondencias todas llenas de esta Salamanca en que vivo y escribo y trabajo? INo vibra en ellas su ambiente todo? Porque si no es así, os declaro que estas mis correspondencias no valen nada, absolutamente nada.

Más de uno me ha reprochado la personalidad de mis escritos; el que me pongo en ellos; el que siempre se me ve allí; el que yo, el yo que unos llaman impertinente y otros satánico se mueve y acita en sus lineas todas. Confleso, en efecto que no profeso las doctrinas de Flaubert respecto a la impersonalidad en el arte; es más, que cree que esas doctrinas no son sinceras y que si gusto tanto de los escritos de Phubert, de sus novelas, es porque veo en ellos

a Flaubert mismo y mucho más desde que leí su extraordinaria correspondencia privada. Los únicos escritores perfectamente impersonales son los que carecen de toda personalidad, y entre ellos los puros eruditos y los meros informadores.

No puedo evitar el ponerme en mis escritos, y como nadie es más que el producto de la sociedad en que vive v de la que vive; como todos somos condensación del ambiente en que vivimos, todo el que acierte a ponerse en sus obras pone a su patria chica y grande, en ellas. Y yo os digo que quienes sigan con alguna atención mis escrites conocea esta mi Salamanca mucho mejor que cuantas ciudades hava descrito en ellos. Permitidme una comparación aunque a alguien pueda parecerle presuntuosa. Hay cuadros de Velázquez y del Greco en que apenas hay fondo de paisaje, pero a través de aquellas figuras de hombres, de hombres solos que llenan todo el cuadro, se ve el paisaje castellano, se ve su celaje. Recuerdo un cuadro moderno, de pintor vivo, que representaba un viejo marino mirando desde una atalava al mar. En el cuadro no se veía ni el más pequeño retazo de mar, pero a los que conocemos a éste os aseguro que el mar se nos presentaba allí mucho más vivo que pintado. En los ojos del viejo marino, en su mirada, veíamos el mar.

Sí, yo podía describiros esta ciudad y ejercitar mi mayor o menor virtuosidad en la descripción literaria. Podría deciros cómo esta ciudad de Salamanca, asentada en un llano, a orillas del Tormes, es una ciudad abierta y alegre, sí, muy alegre. Cómo el sol, que sobre ella brilla, ha dorado las piedras de sus torres, sus templos y sus palacios, esa piedra dulce y blanda, que recién sacada de la cantera se corta como el queso, a cuchillo, y luego oxidándose toma ese color carrente, de oro viejo, y cómo a la caída de

la tarde es una fiesta para los ejos y para el espíritu ver a la ciudad, como poso del cielo en la tierra, destacar su oro sobre la plate del cielo y reflejarse, desdoblindose, en las aguas del Torres, pareciendo un friso suspendido en el espacio, algo de magra y de levenda.

Podría hablaros del follaje de piedra de sus fachadas, de la riquisima ornamentación de sus tallas platerescas y de cómo pació aquí el plateresco, Estilo. sin duda, recargado, en neorino, aunque no tanto como el manuelino portugués. Aquí, en esta misma Universidad, junto a la cual estov escribiendo, he e una fachada del siglo xvi, que se 's invita y enseña a admirar a los visitantes y turistas; pero yo preficro otros más antiguos y más ingenuos adorn s que dentro de ella, a su entrada, hav en el teche. La f chada es más talla que arquitectura y peca de protusión. Prehero los encantadores patrioreas Abraham, Salomón, David, Daniel que cierro las tervaturas de las bóvedas. Eso si, la fachada se apre a un patio exterior que es un encanto y un consuelo. Lucio que la condo el vocerio estudiantil, cuando esta e readas y mudas las aulas, en horas o en dias de vacación, sobre todo en los todo lentos del verano, ese patio de las Escuclas Meneres, con sa broncinco fray Luis to León en el entro, sobre su pedestal, con un eterno resto de apaciguamiento, es algo que habla el alum de lo eterno y lo permaner te. No dov por had; del n mdo ese patio, henchide en su si encio de rumores secularos, est potio sis rando de trancias di de ferrocarriles ni de vana agriculta humana.

Si anercis bullicio, aunqui indicio noderale y tranquilo estadiano, y casi daré domestro bulletio e e acquel con que les niños llenan un novar ser la en esta ciudad de Salamanea a su herro ser plose Mavor, una de las plazas más armoniosas, según me decía el arquitecto alemán Jürgens. Una plaza cuadrada-es decir, un cuadrilátero, no un cuadrado-con sus soportales y toda llena de aire y de luz. Una tarde, paseándonos los dos por ella, me decía mi amigo el gran poeta peninsular, o mejor ibérico, Guerra Junqueiro: «Me gusta esta plaza porque en ella la muchedumbre tiene movimientos rítmicos». Y en efecto, circulan bajo sus soportales los hombres y las mujeres en dos filas, separados, dándose cara, ellos hacia la parte de fuera, en el sentido del reloj, ellas por la parte de dentro, en el otro sentido. Y hay algo de litúrgico en este circular-mejor sería decir «cuadrar»—de las gentes de la ciudad por su plaza. Salmantino hay que puede decirse que vive en ella. Es el principal mentidero de la ciudad: es también su principal escuela de haraganería. Y sin molestias de tranvias.

Fué el mismo Guerra Junqueiro quien otra vez me dijo: «Feliz usted que vive en una ciudad por muchas de cuyas calles se puede ir soñando sin temor a que le rompan a uno el sueño». Y así es. Hay viejas calles, como la de la Compañía, al pie de palacies i temples dorados por los soles de los siglos, en que puede uno ir soñando en una España celestial, colgada para siempre de las estrellas. Y hay un rincón, junto al convento e iglesia de las Ursulas, entre álamos que allá en la primavera, cuando brota en ellos el tierno plumoncillo de las hojas nuevas, nos da la sensación de que el tiempo se deticne y remais a en la eternidad, de un pasado que es a la vez un porvenir, de una puesta de sol que se confunde con el alba.

Y los sotos de las orillas del río, con su verdura discreta y sobria, sin esa lujuriosa exuberancia de los países de selva, con esas dulces perspectivas virgilianas u horacianas. Ha sido en paisajes así, imitados, sencillos, al parecer pobres, donde ha nacido la poesía eglógica. Aquí se inspiró fray Luis de León. Y los que hablan de la fealdad del campo castellano no saben lo que se dicen. Tienen la vida vulgarizada por los cromos de comedor de fonda.

Y como los frescos sotos de las márgenes del rio. son los sotos de columnas de estas iglesias y estas catedrales - pues aquí hay dos. También estos bosquecilios de columnas, con su pétreo follaje de capiteles, con sus bóvedas que se cierran, de jan correr por medio de elles un cauce, aunque de aguas invisibles. Cuando el órgano resuena se ove el rumor de esas aguas del espíritu. Y en medio de la catedral vicia, la románica-va a comienzos del gótico la medioeval, entre sus fuertes columnas elefantinas, se ve cómo nació la patria. Y alli se sueña con aquel bravo obispo D. Jerónimo, el francés, del Perreord, el ceronado que vino de la parte de Oriente, según reza et vie Cantar de Mió Cid, el que acompañó a Rodrige Diaz de Vivar en su conquista de Valencia, el que le pedia le otorgase las primeras acometidas. aquel obispo que queria moiar su lanza en sangre de mores y cuvos buesos, tra molidos un tiempo, descansan hoy actú, es Salamanca, Y cerca de donde descansa el viejo y necesa Crucalto que el Cid llevaba en sus campañas, el Cristo de las batallas iCuantas cosas no dice ese Cristo de las batallas, que tantas arrancadas presenciara!

De la vieja levenda nigromántica y alquímica de esta ciudad, de lo que ha hecho que el nombre de Salamanca signifique lo que significa en apartados rincones de esa tierra americana- la Salamancal—de ésa, iqué he de decires? Aun discuten aqui dónde se encontraban las famosas cuevas en que el marqués

de Villena se dedicaba a sus brujerias y encanta-

iY qué de la Salamanca de La Celestina y de la de El estudiante de Salamanca, de Espronecda, con su calle del Ataúd, que hoy lleva otro nombre? Estudiantes, aunque no como aquél, aun quedan, y Ce-

lestinas me parece que también.

Y no creais que con todo eso sea ésta una ciudad muerta que sólo vive de su pasado y de sus recuerdes de gloria, no. Es una ciudad que crece, aunque lentamente; una ciudad que extiende su comercio, y aunque en menor escala, también su industria y su agricultura. Crece sin ruido y sin fantasia. Y una ciudad alegre, întimamente alegre. No juzguéis por mí, ni atribuyáis a Salamanca eso que algunos llaman, no sé bien per qué, mi misantropía. Aquí la gente murmura, como en todas las ciudades, pequeñas y también en las grandes, pero murmura de todo, unas veces de lo chico, otras de lo grande, unas de lo humano y otras hasta de lo divino.

Porque eso de que ésta sea una ciudad levítica y conventual es una de las más infundadas y ridículas levendas. No hay nada de eso. A fines del siglo AVIT y principios del XIX, cuando se educó aquí el general Belgrano, era esta universidad un foco de enciclopedistas y afrancesados. Aqui profesaba entonces un D. Teribio Núñez, asiduo corresponsal de Bentham, que en alguna de sus cartas deseaba a Oxford la libertad de espíritu que aquí entonces reinaba. Más adelante, desde 1814 a la época de nuestra revolución de septiembre, en 1868, esta ciudad y su universidad corrieron la general suerte, bien triste, de la nación toda. En la época de la Revolución y de la República esta ciudad fué de las más cantonales. y durante la Restauración los republicanos dominaron en ella y siempre que supieron unirse, en su

concejo. Cuando yo vine acá, en 1891, los republicanos dominaban y hoy, aunque acaso todavia sean la mayoría, si no dominan es porque en toda España están derritiéndose y fundiéndose en no sé qué otras eategorías políticas que apenas si alborean y en que la cuestión de la forma de gobierno significa poco.

Pero... ilevítica? iLevítica Salamanca? Conozco pecas ciudades de mayor tolerancia y amplitud de espritu. Cierto que aquí hay procesiones a cada momento, pero es algo estético, ornamental. La plaza Mayor parece haberse hecho para celebrar en ella procesiones, sean religiosas o cívicas, sobre todo a la caída de la tarde, al anochecer, y con cirios y velas. Los balcones se cuelgan y es una verdadera fiesta para los ojos. La gente gusta del espectáculo. Y si la precesión va nutrida de ella, sobre todo de mujeres, he visto entierros civiles concurridísimos. Y nunca, jamás, he sido testigo de esas viclencias de palabra y de obra que en otras poblaciones—en la mía natal, Bilbao, per ejemplo—ocurren en estos casos.

Me diréis que es porque aquí a nadie le importa nada, porque la gente es indiferente a esas luchas. No, no es eso precisamente. Es que en este ambiente, bajo este cielo, al pie del ore secular de estes monumentos, esos motines callejeros serían una discordancia. En esta plaza, en que la muchedumbre discurre rítmicamente, una refriega sería algo estridente y atópico. (Atópico, acaso tenga que decirlo, dice en la relación de espacio lo que anacrónico en la de tiempo.) Y no es que alguna vez no las haya habido.

Y por debajo de todo esto, subterráneamente per así decirlo, fluve una cierta vida espiritual en esta ciudad, una vida espiritual mucho más intensa que en etras ciudades españolas de mayor peblación y de más activo movimiento mercantil e industrial. No creo que en los tiempos famosos de esta universidad interesaran aqui las eternas cuestiones más que hoy interesan.

Cierte es que, en el respecto de la cultura, tiene esta ciudad la desventaja de su lejanía del mar. Aunque me parezcan exageradas expresiones como aquellas de que la civilización no llega sino hasta donde llega la marea, y la de que sólo tienen sal en el espíritu los que se han criado oliendo la marina, creo, sí, que el mar ha sido el gran elemento civilizador. Pero civilización es una cosa y cultura otra y acaso la vida intelectual de un puerto tenga más de bambolla y de apariencia que de realidad intima. Los fenicios, el gran pueblo navegante y comercial, trasportó ideas más bien que las creó, las puso en circulación. Fué un pueblo hierático, sacerdotal, el "gipto, el que realmente inventó el alfabeto, y jué un pueblo mercantil Fenicia, el que para utilidad de sus letras de cambio. desamortizó y civilizó-esto es, hizo civil-ese secreto sacerdotal.

Nací, me crié, me eduqué y viví hasta mis veintisiète años en un puerto y después me vine a esta ciudad interior, de la meseta, por donde corre un río que no trae ni lleva más que sus aguas; pero puedo aseguraros que si allí, en mi nativo Bilbao, se me despertó y aguzó el sentido de la curiosidad universal, de la inquisitividad- páseseme la palabra-aquí no me ha faltado materia en que ejercerlo. Y acaso con ventaja

¿Pero a qué he de hablaros más de esta ciudad? Siempre que os hablo de mí, de mi España, de cualquier otra cosa, es estoy hablando de ella. No la juzguéis por mí solo, pero creed que si hay algo en mí y en mis escritos que os satisfaga, a esta ciudad de

Salamanca se debe ello en mucha parte.



## **COIMBRA**

Mientras arde e incendia la guerra por esa Europa dentro, iqué encanto el de vivir en el remanso de paz de este rincón del pequeñito Portugal, lejos de horrores y junto al mar suspirante! Y desde aquí, desde esta playa de Figueira da Foz, esto es, de la hoz del Mondego, a ver una vez más la ciudad de encanto, cuyos pies bañan las lágrimas del Mondego, henchidas de recuerdos de la tragedia de Inés de Castro.

Cuando al acercarme en tren se me apareció la visión panorámica de Coimbra, trepando sus casas por la colina en que se asienta y dominada por la Universidad a que hace cabeza su torre, la saludé como a una vieja conocida. Es una torre académica, no una torre eclesiástica, la que corona la ciudad, académica también, de Coimbra. Ninguna de sus dos catedrales, ni la vieja ni la nueva, se destaca para lo lejos.

La catedral nueva de Coimbra, iglesia del antiguo colegio de jesuítas, debido a la munificencia de don Juan III, es un templo... jesuítico. Nada tiene que admirar. Mas en cambio la antigua—a sé velha—, que recuerda nuestra catedral vicja de Salamanca, es una especie de fortaleza románica del siglo XII, que produce en el inteligente que se alberga en la robusta solemnidad de sus naves un sentimiento como de rejuvenecer nuestra vieja alma cristiana colectiva. Una dulce penumbra de edad media invade al espíritu,

que se siente asentado sobre sí mismo al ver la poderosa fábrica asentarse como si arraigara en tierra. Es una fuerza que desciende y posa, y no una que se levanta como las catedrales góticas. Y en el altar mayor un espléndido retablo de madera tallada, obra de flamencos y de principios del siglo xvi; una verdadera maravilla. Ya en otro viaje me pasé ante él. dibujando algunos de sus detalles, buena parte de una mañana

Y de la catedral, al ver una vez más la iglesia de Santa Cruz, tipice ejemplo de jo que se llama aquí el estilo manuelino. Como que fué el propio rev D. Manuel, el que dió nombre al estilo, quien la hizo reconstruir. Era de un monasteri, de canónigos regulares de San Agustín, donde lo fué algún tiempo el gran Taumaturgo San Antonio, de Lisboa, conocido por San Antonio de Pedua. (En cambio la Santa Isabel de Portugal era aragonesa.)

Este manuelmo portugués de que acaso el más genuino ciemplar es el templo de los Jerónimos, en Belem, cerca de Lisboa es un estilo... tirabuzonescos. Todo está en rizos. Diríase a las veces que son piezas de ropa blanca cuando después de lavadas se las retuerce para enjugarlas o calabrotes y cordajes de barcos. ¿Temaron de la jarcia acaso la inspiración de esos trenzados de piedra?

Alli, en Santa Cruz, y en un magnifico túmulo, duerme, sin oir abora el fragor de la conflagración europea, D. Alfonso Enriquez, el fundador de la mo-

narquía lusitana.

En este viaje no crucé c' río para ir a ver la sepultura de la reina santa, Isabel de Portugal, la aragonesa. Y lo sentí.

Deseaba volver a ver la hermosisima imagen en tella de madera policromada de la santa reina, obra de este maravilloso escultor, Texeira Lopes, que aún proce producir nuevas obras maestras. Recuerdo que esa imagen, cuando la vi por primera vez, hace unos años me hizo la impresión de algo aéreo, de algo sólo línea y color, sin tangibilidad, de algo que se elevaba como una llama dulce.

Y como no pasé el puente, tampoco volví a ver la Quinta de las Lágrimas, la de la leyenda de Inés de Castro, la que inmortalizó con una estrofa eterna Camoens, la que Mauricio Barrés no quiere morirse sin lialer visitado.

Visité, en cambio, el monasterio de Cellas, cuya última monja, benedictina, murió en 1883. En aquel recojido claustro, hoy desierto, todo luz y reposo, entre equelles historiados capiteles del siglo XIV, icuán lejos nos encontrábamos de la brutal tragedia que está asolando a Europa! Pero en medio de una silenciosa tragedia también, de una tragedia mansa e idílica, a la portuguesa. Acompañábanme mis tres hijos mayores y el gran poeta portugués Eugenio de Castro, con el mayor de los suyos. Y ye espero algo de la pluma de Castro sobre ese humilde claustro benedictino de pobres monjas.

Mas en Coimbra lo que hay que ver, ante todo y sobre todo, es su Universidad, aunque no sea, como monumento arquitectónico, lo mejor, ni mucho menos, que la ciudad tiene. Pero es la verdadera razón

de ser de ésta, su hogar,

Lo mejor del edificio de la Universidad es su emplazamiento, en lo alto de la ciudad, dominando os saudosos campos do Mondego, que dijo Camoens. El paisaje que de allí se abarca es de lo más hermoso que en paisaje he visto en parte alguna. Al fondo el Mondego, el río portugués, la gran cuerda de la inmensa lira que es este pequeño pueblo que suspira y canta a la vera del mar tenebroso. (Así llamaron ellos a este tan luminoso mar.) Ahora, en pleno estío,

medio seco, parecía, como dijo de él Eugenio de Castro, un camino de gigames. Y allende el río saudoso, allende el río de lágrimas suspirantes, mansas colinas vestidas de olivos y de pires, rebaños de colinas ondulantes, un mar de verdura. Y a le bijes el cabo Mondego, perdido entre la bruma.

No hay modo de penetrar en el alma elegica de la poesía portuguesa, y en Postu al toda la literatura es pecsía, no habiendese dejado ganar del he-

chize, un poco triste, de su paisare mimeso.

Coimbra cabe decir que concentra la historia teda levendaria y prética de Portuend: Cojmora ha sido la iniciadora de sus enevimientos espirifuales. Hasta la reciente implantación de la república po hubo otra Universical pertueness, Lisber v Operto, puertes ambos, ciudades mercantiles, vivian otra vida, y Braga, la ciudad archicpiscopal, doranteba En Coimbra quemaron sus mecedades, e tal vez se iniciaron en el amor lésta, la casi única tregedil pertuguesa los más e debre la incresion lustranes. Alla despertaron Camoers, Ferreira, M. de Miranda, Manida Gerret, Felicione Castillo, volli, en tuempe más moderres cantó h muerte de Raquel, cuya case se puestra aún, el mayor lírico pe tulués, Jono co Dea : allí eropezó a profet par con rhuguescamento Guerra Janemeiro: allí se essou bredió, tal vez meditando la inverto e del Pero best, Sanda la Ca Peña de 's Marino). Interes por mo mad fier co Queiro La renovación literaria de l'or a la la más de la época ne Antier, se de la la la la la comis de Coimbra.

Visitando la Universidad de recessión a precisada de sente, en el ante errente la premeros estre post de tente de la constanta de la constanta

telectual de Portugal es en tiempo de estudios, cuando pululan por las rías y cruzan con las «tricanas» de ojos cazadores los estudiantes en pelo, con sus negras levitas, alborotada la melena al aire y su flotante capa, llevando en la mano la «seventa», los apuntes o una carta de amor.

En una papelería de la parte baja de la ciudad se vende una postai ilustrada con el retrato de Diego Polonio, el decano de los estudiantes en algún tiempo, uno que alcanzó a tener por condiscípulos, dicenaunque lo creo exagerado—, a los hijos de los que con el empezaron a estudiar. iPolonio era una celebridad coimbricense!—o mejor, coimbrana—y hasta portuguesa. Fué el Sócrates de los estudiantes, verdadero filósofo, amante del saber, y como tal, convencido de que no sabía nada.

Libreme Dios de negar que los estudiantes portugueses hayan estudiado y estudien; pero así como a este pueblo no se le conoce por sus filósofes, sabios, técnicos o cruditos — y eso a pesar del formidable comtista Teófile Braga, a quien he visto hace poco apodado, y no sin gracia, homo sapiens lusitanus—y si por sus grandes descubridores, por los heroicos marinos que abrieron las islas Orientales y buena parte de las Occidentales, y por algunos de sus poetas—aunque éstos menos conocidos que merecene; así creo puede asegurarse que en el genuino estudiante de Coimbra el anor era más que el estudio. El amor a mujer, quiero decir, no el amor a la ciencia.

Autoue, les que en el fondo son cosas tan distintas? No serán más bien una sola? iNo habrá algo de más profundo que algures creenzos en aquello de identificar la tentación del consistenció, de probar la frute del árbil de la ciencia del bien y del mal, con la tentación de la carne... de mujor? He protestado más de una vez de esta identificación y del sentido crosero que por lo común se da a la profundísima eyenda de la caída paradisíaca y del pecado original, pero ino habrá en ello algo más salid de lo que creemos

los que contra ello nos revolvemos?

En la ciencia, en el conocimiento de las razones de las cosas, de la ley de los movimientos, en la matemática, en ún, buscan unos hombres y unos pueblos el secreto del universo, de la vida y de la muerte. Otros le buscan en la religión y rogando a Dios que nos lo revele, rogándole tal vez—itremenda paradoja!—que nos diga si existe y es algo más que nuestro anhelo de divinización, pidiéndole, como los judíos, señales. Y hay quien busca en el amor el secreto de la vida, de la muerte y del universo, y su razón de ser. Tal creo, aquí, en Portugal.

Quien haya leído en les poetas pertudueses, y sobre tedo a su gran lírico erótico y elegíaco alpero es que cabe ser lo uno sin lo otre? João de Deus, sabrá bien que no hay etra literatura alguna en que el amor naya hablado una lengua tan directa, tan sencilla, tan pura, tan libro de pedantaría. Como que aquí apenas

hav etra pedantería que la del amer.

Y el amor hermano de la muerte, el que cantó Leopardi, el que cantó también Antero, el portugués, el poeta suicida, en aquel admirable soneto Mors-Amor.

En un negro corcel, tenebroso y sublime a quien le estremece no se sabe qué horror en las agitadas crinos, cabalga un caballero de expresión potente, formidable, pero de porte plácido, vestido de reluciente armadura, y el negro corcel dice ser la Muerte y el caballero responde que es el Amor. Ansi do se suicida Portugal, buseando en el amor, en el amor a la mujer, el secreto de la vida. Ahora, deslumbrados por lo que oven de la gran tracedia de la guerra europea, y para hombrear con su alianza con Inglaterra, hablan a las veces de dar a ésta tantos o cuantos miles

de hombres—ihay que ver estos soldados!—pero eso es para pasar el rato. Lo mismo en república que en monarquía el gran problema portugués es o namoro, el amorío. iLa guerra? Todos pueden decir aquí lo que Antero en aquel soneto: Em quanto outros combatem:

Ja não vería dessipar-se a aurora de meus inuteis annos, sem umha hora viver mais que de sonhos e anciedade! Ja não vería com minhas maos piedosas desfolhar-se, umha a umha as tristes rosas d'esta pallida e esteril mocidade!

Esto no es decir, claro está, que aquí no interesen a nadie los grandes problemas filosóficos, religiosos, científicos y artísticos. Es más, la escasa producción intelectual portuguesa hace que les sea aquí necesaric conocer otras lenguas, v entre los estudiantes hav aquí muchos más que en España que conozcan bien el francés y aun el inglés, aunque en esto se hava adelantado enormemente en estos últimos años en mi patria. Coimbra tiene menos población que Salamanca, aunque el contingente académico sea en aquélla mucho mayor que en ésta. Coimbra es una ciudad predominante v casi exclusivamente académica, de comercio e industria parasitarios, mientras que en Salamanca, centro agrícela y pecuario, hay un comercio activo y basta alguna industria. Pues bien, Coimma siendo menos populosa que Salamanca, se enquentra mejor surtida de librería. Ahora sí, en las les o tres grandes librerías de Coimbra se encuentran libres franceses, ingleses—españoles muy pocus, ocquisimos, y ellos malos, de esas infames bibliotecas conómicas y la mayor parte malas traducciones de ibros malos - , fuera de los de texto, pocos, poquíritoes libros contugueses.

Y es que el libro portugués tiene una circulación li-

mitadísima, sobre tedo si es clásico. Los grandes clásicos portugueses, sus cronistas, sus historiadores de Indias, sus poetas renacentistas, apenas si se los iec. Un editor tiene aquí que contar con el Brasil, y en el Brasil no interesan las cosas clásicas; en el Brasilme dicen aquí—apenas se lee sino superficialidades frívolas o esas cosas científicas hediendo a pedantería positivista, noveluchas bulevarderas o elucubraciones seciológicas. Y yo no sé qué es peor, si la bagatela o la sociología.

Estuve un rato oyendo las que jas del benemérito editor coimbrano Prança Amado. Me regaló, entre otras cosas, la vieja crónica del condestable Nunalvares Pereira, y la estoy leyendo. Pero acuántos habrá que lean estas cosas, y más en estos días? Y, sin embargo, para limpiarse la vista y los oídos de lo que se lee y se ove de esta guerra, thay algo mejor que leer cosas así? Cabe mayor de senteso de la baraúnda periodística necrea del combate de Lieja que leer la Pereg inacam, de Fernán Mendes Pinte, aquel aventurero portugués que anduvo por el Extremo Oriente, cuando eran aquellas tierras un misterio todavía?

Ne, no, nada de vivir al dia; hay que vivir a los siglos.

Coimbra, Coimbra, tierra de encante, ciudad bautizada por las lágrimas de Inós, vivero de la poesía de un pueblo que vive por el amor y por el amor muere, Coimbra posada como una palema junto al Mondego, qué remanso en la corriente!

Hay algo de dulce y sosegador, y sobre todo de sabio, de muy sabio, en eso que los hombres de mundo llaman aburrirse. Y el que quiera saber lo que es la culzura del aburrimiento, la miel de la modorra, que se venga a Portugal.

Figueira da Foz, agosto de 1914.

## FRENTE A LOS NEGRILLOS

Conoces, lector, aquella media docena de cuartetas que dedicó a un árbol Vicente Wenceslao Querol, el entraindo poeta, y figuran en sus Rimas? Fué a un árbol que su padre plantara el día mismo en que el poeta vió la primera luz. Luego

Vo abandoné, buscando horas felices, mi pobre hogar por la mansión extraña.

v d. inmutable, ahondaba sus raíces tunto al arroyo que sus plantas baña.

Hoy, rugosa la frente y seca el alma.

cuando hasta el eco de mi voz me asombra.

vengo a encontrar la apetecida calma del tronco amgo a la propicie sombra.

Y evoco las memorias indecisas de la calma juvenil, sueños perdidos.

mantras juegan sus ramas con las brisas y al alegre rumor cantan los nidos.

Mi vida agosta ese dolor interno con que los ojos y la frente enluto;
el abre er mayo su capullo tierno

iPor qué a este dulcísimo y tan jugoso Querol se le tiene como arrinconado, cuando se asenderea tanto a otros que no hicieron sino canturrear manidos estribillos? Yo gusto a las veces, en horas de languidez y deegana de estudio, ramonear en sus Rimas, y siem-

v da en octubre el aromado fruto.

pre encuentro en ellas, a más del viejo arregosto, un dejo nuevo de dulzura.

lioy lo abrí a remembrar ese árbol, mientras veo cubrirse de verdor a esos negrilles que se amparan ahí enfrente, al abrigo del convento. En esa verdura se sosiega mi magín y paran en ella mis mientes. Sobre esa verdura pasan las nubes. Fuera del bullicio de calles y plazuelas, ese verdor es como un reclamo al silencio y al aquietamiento interiores.

A las veces me figuro que el árbol me mira y que tiene una clara, dulce y ancha mirada con sus mil ojos verdes, que se abren a mamar la lumbre del sol, y que me adiestra, no más que mirándome, en la lección de la paciencia. Nada de querer saltar los días para que llegue lo más pronto posible la noticia que haga por un momento estrenecer al corazón. En balde tener puesto el ahinco todo en que corra la cinta de la Historia.

En horas de sequedad intima, cuando uno se desespera y entristece a dar en pensar que se le haya agostado el manantial de la fantasia, es confortamiento contemplar al árbol que cada primavera como si resucitase.

Viajero incansable de los campos del espiritu, cuyos más escarpados vericuetos he trepado por pura
ansia de columbrar las lentananzas del misterio desde una nueva atalaya, me piace asentar mi mente en
la ramada de ese árbol y percatar la tierra de entrañas negras y silenciosas, la tierra de donde saca
su jugo el verdor de la copa del negrillo.

Podría decir con Séneca que cuantas veces me entremetí con los hombres volví de ellos a mí mismo más inhumano. En cambio, nunca he sentido rebullir más ricamente dentro de mí a la patria, y con ella a sus hijos de todos los tiempos a quien la muerte dió vida más honda, como cuando me he dejado olvidar

en medio de un monte de encinas o siquiera de un soto de álames. Los pensamientos y los sentires, todo esto que me proviene de ella y de ellos, parece como si se me envencijasen, corroborándose así en gavilla, cuando lejos de mis vecinos de hoy me entrego a mi numera en la soledad del campo.

Porque los hombres que bregan y luchan en esta vida y en su historia, no hacen sine trillarnos las ideas y aventárnoslas luego con sus arremetidas. En la conversación misma, por muy apaciguada y amistosa que sea, las ideas se derriten más que se cuajan. Hay que aprender a conocer y querer a los prójimos en el recato del aislamiento, dentro de sí mismo y fuera de ellos.

Es el trato social lo que hace a uno descontentadizo y mal esperanzado, y es sumergirse en el paisaje lo que nos hace recobrar la fe en un dichoso porvenir de la patria. Viendo desde una cumbre de una de las sierras de Castilla desplegarse a mis pies como alfombra en el cielo, desprendida de todo grosero peso de materialidad, un vasto retazo del cuerpo de España, me surgía del corazón la confianza de que el Sol que lo curte ha de alumbrar todavía grandes glorias y perdurables proezas. No es posible que por un escenario así no pasen los más excelsos personajes de la tragedia de la Historia.

La primera honda lección de patriotismo se recibe cuando se logra cobrar conciencia clara y arraigada del paisaje de la patria, después de haberlo hecho estado de conciencia, reflexionar sebre éste y elevarlo a idea. Muy cierto que la comarca hace a la casta, el paisaje—y el celaje con él—al paisanaje; pero no tan solo en un sentimiento terreno y corpóreo, material, y como de tierra a cuerpo—todo de barro—, sino además, y acaso muy principalmente, en otro sentido má intimo, especulativo y espiritual, de visión a espíritu

todo barro. Quiero decir que no es sólo como alimento de estómago, y por su gea y clima y fauna y flora, como nuestra tierra nos moldea y hiere el alma, sino como visión, entrándonos por los sentidos. Si varios hombres persisten viendo mucho tiempo la misma vista, acabarán por acordar y aunar mucho de su ideación, escribiéndola en el espectáculo aquel. Ante un mismo árbol, toman a la postre un mismo cauce los figuraciones de los que lo contemplan. Y es que nos devanamos los sesos sirviéndonos de argandillos los objetos a la vista.

Así, esos negrillos que aquí, a mi frente, se están cubriendo de verdor, me sirven como devanadera de errabundas cavilaciones. En elics voy poniendo mis pensamientos que se prenden de sus ramas. Y siempre, en adelante, mientras les mire, everarin en mi los ratos de intensa vida mental que mirándolos he sorbido. Y esto, aunque va no llegue a darme clara caenta de ello. En los muy recónditos recovecos del paiso ie en cuvo regazo ce nos crió el alma, en escondrijos de él centros a un extraño, como que dormitan callados pensamientos nuestros que al volar dejaron allí algo de su vuelo. Al pasar junto a este escaramujo, por este mismo sendero, añor ha, y en vena de poesía, se me ceurrió aquel verso feliz que fué el arranque de todo un poema que, como de una bellota una copuda encina, brotó de él » Y la vista del escaramujo, en que acaso rojean las silvestres rositas de agavanzo. me recuerda el más dulce y vivificante recuerdo de una obra propia, y más si ésta es de poesía: el de su parto.

Es que nuestras mejores y más propias ideas, molla de nuestro espíritu, nos vienen, como de fruta alimenticia, de la visión del mundo que tenemos delante, aunque luego, con los jugos de la lógica, la trasformemos en quimo ideal, de que sacamos el quilo que nos sustenta. Y que es el que se suda al trabajar. Y estas nuestras ideas, ya trasformadas, especies hechas carne y sangre, y hasta hueso, de nuestro espíritu, se agarran como con zarcillos de vid a las visiones, sus madres. Tal rocosa montaña, que alza sus tormos, como abmenas de un castillo, al cielo, llega a ser el esqueleto del cuerpo de pensamientos de los que al pic de ella rompen la tierra mirando a la cima por si de allí baja la nube que regará su labranza.

Es que la Naturaleza está humanizada por el hombre que la habita y la trabaja. Los árboles son ya, como los animales domésticos, algo nuestro, obra nuestra. Y son, por ello, espejo de nuestra vida y de

nuestro pensar.

En horas de soledad intima, y hasta de resquemores, descansé este invierno mis ojos y mis reconcomios en las ramas peladas y escuetas de esos negrillos, entonces escuálidos y desnudos, y ahora, al verdecer ellos con los soles abrileños y poner yo en su
verdura mi vista, siento como que ese verdor primaveral me acaricia zalamero los ojos y me los limpia,
y no roza quedamento, como para cerrármelas, las
heridas del corazón. Y me corroboro en mi ya viejo
empeño de aprender bien la lección del paisaje de
nuestra tierra.



## DE SALAMANCA A BARCELONA

Cuando sal de Salamanca para venirme al descanse de esta isla de Mallorca, empezaba a volverse a agitar el problema de Cataluña, y en general, el regionalista. La guerra europea, en que se pelea por y centra el derecho de las pequeñas nacionalidades, por y centra la personalidad colectiva de los pueblos, ha vuelto a encender ese viejo problema, que es el mismo del federalismo contra el unitarismo. Sin que esto quiera decir que los federales sean más respetuosos que los unitarios para con esas personalidades colectivas.

Cambó, el leader del catalanismo, na vuelto a suscitar ese viejo problema español al discutirse el mensaje de la Corona y lo ha suscitado a favor del ambiente políticomoral creado por la guerra. Y ahora se ve a no pocos de los cue en España se pronuncian por los dereches a la personalidad más plena posible de las pequeñas naciones... extranjeras, revolverse contra las aspiraciones catalanistas. Conozco rabioso germanófilo que no hace sino despotricar contra Inglaterra por la tiranía que, según él dice, ejerce ella contra Irlanda—tiranía que no sabe decir en qué consiste, y es natural que no lo sepa—y ese mismo sujeto despotrica igualmente contra Cataluña y los catalanes. ¿Ahora se les iba a ocurrir suscitar esto, cuando deixemos estar todos más unidos!» «Pero, ¿con qué

unión?», se le pregunta, y entonces pasa a hablar del supuesto martirio de Irlan la. Y si se le recuerda a tal propósito Cataluña, no más tiranizada por España que lo está Irlanda por el Imperio británico, exclama que el caso no es el mismo. Indudablemente, no hay dos cosas que sean lo mismo. Y Cataluña no es una nacionalidad eprimida, como no lo es hey Irlanda. Y la personalidad a que aspira no es nada que se la pueda dar España ni es de orden político ni legal. Como que en rigor lo que pide no es libertad, sino pretección del Estado para defender esa personalidad regional, a expensas de otra más alta y más noble y más fecunda.

Pasé por Madrid rápidamente, haciendo alli no más que una noche. No me place la Corte y menos cuando no tengo nada defini lo v carreta que hacer en ella. IVive allí la gente tan distada! IFs tan difícil encontrar reunidas a aquella media decena de per mas con quienes uno desea conversar! Illie le tanto per dendequiera a enanació es de politiquería picaresca!

Tomé el treu a Barcely a, tal sul broin orb. años que fui la última vez. Atravesames las tierras trácios de la cobremeseta aragonesa, las tierras de hacia Medicareli, de las que me decía un francés que parecen de un paisaje planetario lunar, Hacia Siguenza hay mas tierms to tes pero belles. Ventad es que yo no le enen tembre todavia regenia fon ni comprendo cómo hay quien lo encuentre. Como no compression of the contract of the contract of tierras tristos, trictisjanos, le codos cipáres este-DRIVE BY THE POWER STORY OF THE STORY Y was tierras triene de heig Someter en tje my groper on borney to be the second or right a continue of the Siller Sil at de galas keens had I day a gar from any arrangen La región entre la projunt de seus " rayora

y Guadalajara, es la tierra del viejo poema del Cid, del Romance de Mió Cid, y de ella, como de nuestro amor, antiguo documento poético de lengua castellana, se exhala olor de antigüedad remotísima. Encuéntrase uno entre ol corazón de la patria unificada.

El paisaje del bajo Aragón, del Aragón ribereño, es más robusto y más seco que el de Castilla, y es más desolado. El color de la tierra es más hosco. Se ponía el sol cuando entrábamos en Cataluña, orillas del rio Esto. Y era solemne, al anochecer, el cristal plateade del río padre reflejando el plata del cielo del dia moribundo. Una inmensa paz se exhalaba del ámbito.

Ha sido la quinta vez que he pasado por Zaragoza, viendo desde el tren destacarse sus torres. Una de esas cinco veces llegué a hacer noche en la fonda de la estación de la capital aragonesa, pero sin bajar a la ciudad. Y no sé bien por qué a mí, que he recorrido casi toda España, he visitado 30 de las 49 capitales de sus provincias y muchas otras ciudades y villas, algunas—como Mérida. Alealá de Henares. Balaguer y Cartagena—de provincias cuvas capitales no conozco, no me ha tentado nunca el detenerme en Aragón y menos el visitar Zaragoza. Algún dia intentaré darme cuenta de esta indiferencia. Por hoy me basta saber que me molesta. tanto el que se quiera simbolizar a España en un baturro aragonés como el que se quiera simbolizarla en un majo andaluz.

Y es, sin embargo, curioso que siendo Aragón el eslabón entre Castilla y Cataluña, habiendo formado con ésta una unidad política y tenido ambos pueblos, el aragones y el catalán, una lega historia común cuya principal hazaña fué la expedición a Grecia, sea hoy tan frecuente observar que los caste hanos oponen los aragoneses a los catalanes y que

sea en gran parte Zaragoza el antemural del anticatalanismo en España. Y es muy frecuente que se presente a Zaragoza como el hogar y algo así a modo del corazón del unitarismo patriótico español.

Ya en tierra catalana, empiezo a oír hablar catalán en el tren, pero no el catalán literario que vengo levendo hace ya bastantes años. Es el catalán vulcar, conversacional o coloquial, el vivo, todo él salpicado de buenos!—como interjección, o más bien. Omo muletilla ilutiva, el catalán dice: ibueno! y no alas eque a las veces se parece no poco al que en Barcelona llaman «perlá municipal o «perlá chanchem».

Eso de que los catalanes se complazcan en hablar en su lengua cuando hay delante castellanos que no la entienden, por molestar a éstos, es una de tantas tonterías que ha inventado la quisquillosidad recelosa del castellano. De todo se le puede culpar al catalán menos de tales descortesias premeditadas y malint meionadas. Lo insoportable suele ser la presunción del enstellano que se empeña en que hasta los desconocidos hablen dejante de él de manera que lo entienda, y que al punto sale con la grosería aquella de: cillable usted en cristiano, hombre de Dios! Y cuidado que no soy sospechoso por ser de los que creen que al fin y al cabo se unificará el lenguaje en to la España y que no se debe dar validez oficial a otro que no sea el idioma nacional castellano. Les demás que se defiendan como puedan, pero sin protección oficial alguna del Estado Cuando, hace pocos años, se dirigió el alcalde de Parcelona en catalán a S. M. el Rey, saludándole en rombre de los naturales de la ciudad, fui quien más alto v fuerte protestó contra ello, sosteniendo que el alcalde representa a los vecinos y no a los naturales, que aquéllos pueden no ser catalanes ni saber el catalán, y que el alcalde mismo puede no saberlo, pero que no hay vecino alguno de Barcelona que ignore el castellano. La distinción entre vecinos naturales y vecinos no naturales, siendo unos y otros ciucadanos españoles, es un principio de incivilidad.

Pero el problema catalán de la lengua está maleado y envenenado por la obstinación de los castellanos de no enterarse bien de él. Los catalanes transigirían con que se les negase lo que piden si se hiciose sabiéndose lo que se hace, si los castellanos particlarios de la unificación de la lengua se enterasen bien de lo que la lengua y la literatura catalanes son y significan. Soy de los que creen, y más de una vez lo he dicho, que ningún español culto debe tener que acudir a traducciones del catalán

y del portugués.

Ved lo que ocurre con eso del término «dialecto». Técnica y estrictamente, la voz dialecto nada tiene de despectivo. Dialecto es una lengua conversacional, de diálogo, hablada y sin cultivo literario escrito. El catalán mismo, lengua literaria del siglo xv., pasó a ser dialecto en los siglos AVI, AVII y XVIII, hasta el renacimiento del siglo XIX. Y el provenzal, que tuvo una riquísima literatura, no es hoy más que un coniunto de dialectos, y eso a pesar de la lengua de Mistral, aquella en que escribió Mireno, que es, más afin que literaria, erudita. Pero hay quienes al llamar al catalán dialecto, lo hacen como queriendo hacerle de menos y, sobre todo, dando a entender que sea un dialecto del idionia castellano. Y hasta he encontrado castellanos para creer que el catalán es una mezela, una especie de hibrido de castellano y francès, disparate tan mayúsculo como sería el de creer que el murciélago es un hibrido de ave y de ration.

Llegué a Barcelona, donde me quedé un día hasta tomar el vapor que había de tras rme a Mallorea.

Visité en Barceiona la catedral, a la que te, ro una especial devoción artística. Ticas algo de misterioso aquella catedral que parece hecha de sombras espesadas. Y en una ciudad tan abi eta, tan riente, tan luminosa como es Barcelona, su est deal ofrece un singular riucón de sosiego y retiro a la sombra.

Lleváronme mis amigos a ver el Instituto d'Etudis Catalans, principal obra de la Man omunidad Catalano. La cual ha enderezado sus esquerzos, más que a obras de utilidad práctica inmediata, a lo que podriemes llamar obra de inveniería, a obras de cultura. Es siempre la preocupación de sostener y acrecentar la personalidad espiritual del pueblo catalán. Y en ello se ve cuín errados andaban los que aquí, en España, no veían en el e talunsmo otra cosa que cuestión de negocio, de aranceles de aduana v de hegemonía mdastrio! Nor babía más, mucho más que eso y más intimo. Es en gray simo error el decreer que los que se di tinguen en el negocio sólo piensan en el v creo poder decir que hov es scaso Castillo mucho más práctica e, se e quiere. mucho más materialista que (\* tobue). La idealidad castellana es hoy, en un avon parte un mito. Pase refugiado en um capajo de primotorio palabrera. vacio de tede co le con lecuido y ese a Allos esfuerzos de Cataluña por eregras das caltura propia no ha abido responder el resto de España con una culture expense. Y elia e ve, entre otre coses er el escaso o más ojer redo jut rés en cen la E ran. central de micrtan las cosas car be at be portugasas y lac hist normerica a Caparea a cesos espaholes que podríamos llamor certo le ..... c se les es-It dis here en or clar y is a to se fer as confuting to to eilos, por su parte, no se mueven a conocer a los demás.

El Instituto de estudios catalanes, establecido en el palacio de la Diputación de Barcelona, es, sin duda, una institución benemérita y sostenida con largueza y hasta con lujo. Su biblioteca es excelente y en ella está el catálogo a disposición de los lectores, que pueden, además, cojer por sí mismos los libros — y hasta cuatro, creo, de una vez—para volverlos luego a dejar en su sitio. El caudal de libros es esceiido. Acaso demasiado escolido. Y al decur esto quiero decir que se ha atendido a que el visitante, sobre todo si es forastero, se encuentre con que no faltan ciertas obras de mérito, pero muy especiales, a expensas, seguramente, de otras más corrientes y de uso más frecuente. Hay allí no poco de pedanteria aristocrática.

Es of difecto general de casi todo lo que se hace en Bercelona, Hácese, en gran parte, para la galería, para asombrar el forastero, para dar muestras, siguiera aparentes, de cultura. Ante todo la fachada, aunque la solidez del edificio se resienta. No es sólo que les publicaciones del Instituto de estudios cotal: nes carezean de popularidad, es que se ve en ellas un prurito de establecer comparaciones. Hay una traducción de un poema griego muy de segundo orden. Hero y Leamiro, con cuatro, inada menos que cuatro' traducciones catalanas, una en prosa y tres en verso. Es como para decirnos: «ivean ustedes si hav helenistas en Cataluna!" iV si las cuatro traducciones fueran buenasi... Hay una edición de las Vicas de Cornelio Nepote, con tres traducciones; en catalán, en cortugues y costellano, y esto sí que es colmo de la pedantería, y de una pedanteria ridiculamente infantil. iA qué conduce poner una traducción portuguesa junto a una castellana y esta junto a una catalana? Como no sea a querer mostrar que se pone al catalán al igual de las dos lenguas oficiales de la Península, no veo bien a qué más.

El empeño es Lacernos ver que la obra cultural de la Mancomunidad Catalana empieza por lo que se Hama los alto; estudios como si los otros fuesen bajos -v que desdeña la labor de copularizar las ciencies y las artes más elementeles. Hac en la obra cultural de la Mancomunidad Catalana un cierto dejo a señoritismo, a aristocratismo pedantesco y en el fondo a artificio y a insinceridad.

El Consejo de Pedagogía de la Diputación de Barcolone ha con exedo a publicar, bajo el titulo de Minerva, una que l'eme colección i epuber de los conocimicatos indispens blos. Van pentiendos tres volúmones, a 35 céntimos crebo uno, y non, adomás de un resumen de geografía de sumono, un trotadito de oceanografía y unas neciones de libra da cristiano. Y a cualquiera se le centre peesar que la liturgia catélica no prei mente cristiana com er za el librito no entra entre los conocimientes melispensables. En Cataluña, lo mismo cue en el re-te del mundo, puede un hombre culto dispensasse muy bien de conocer la liturgia de la Islesia catálica apostólica romana. ¿Será cho bor concesión al elemento católico. va que la obra del estalenismo se en rela muy macho de cualquier vele dad heterodoxa? Algo habrá de esto, pero creo que lav tembén no peo de ufición a la liturgia por la liturgia misma. Y más bien que afición, afectación a ella E: la pedantería del formalismo.

Todo lo tormal, lo puramente formal, lo litúrgico. adquiere un gran valor en Barcelona. En la Barce-I no cambana, per supueste. Perque hay otra, la de los que llaman algunos ahora allí los «metecos». la del elemento forastero. Al cual se unen no pocas veces, y ello es muy lógico, aquellos elementos indígenas populares, genuinamente catalanes, a los que les interesan otras cosas que no son la liturgia ni la oceanografía y luchan por reivindicaciones sociales. Y estos elementos han de percatarse de que la obra cultural de la Mancomunidad, por muy litúrgica y muy europea que sea, es una obra, no ya conservadora, sino reaccionaria. Y algo peor, una obra de señoritismo y de afectación aristocrática

Hay que confesar que en la obra cultural del catalanismo se sacrifica la realidad a la apariencia y la solidez a la brillantez. Y en el fondo hav aquello de querer hacerlo mejor que en Madrid. A pesar de lo cual me parece que los trabajos de los centros de investigación científica dependientes de la Junta de ampliación de estudios de Madrid son mucho más sólidos que los del Instituto de estudios catalanes. El pequeño grupo de espíritus abnegados que se dedica en Madrid a la investigación científica, hace las cosas con más modestia, con más sencillez, con más recojimiento que lo hace el pequeño grupo de Barcelona, pero las hace mejor. Se cuida más de hacer que de hacer que hace. Y es que el castellano, o si se quiere, el español central, no es tan fachendoso como el catalán. No tiene delante el famoso mar latino como un enorme espejo que le mueve a acicalarse. Al castellano le ha preocupado siempre la mistica más que la liturgia.

Siento un profundo cariño por Cataluña y lo he demostrado estudiando sus cosas, y sobre todo, su leugua y su literatura, pero no puedo menos que confesar que el barcelonismo—más bien que catalanismo—tiene un muy marcado sello de infantilidad. Nadie acaso ha caracterizado mejor a Barcelona que uno de sus más ilustres hijos, uno de los que mejor

la conocieron y amaron, un hombre singular, Juay. Maragall. Los que conozcáis el catelán no tenéis sino leer en sus possias la Oda nova a Da velona. Alá está retratada de mano maestra la ciudad fachendosa y cracladosas, alegro y voluble, lijera y pomposa.

Lo que hay es que, afortunadamente, la Ciudad, así, con letra mayúscula, o sea Barrelona, no es te b Cataluña: lo que leav es que junto a esa Cataluña costera, que se mira en el mar latino, a la que unos ti nen por griega y otros por fenicia de espíritu. hay la Cataluña montañesa, pirenaica, almogávar, y la de las tierras de pan llevar o de vides v olivos. hermana de Aragón y no may diferente de Casti-II. Forque no hay nada más engañoso que le unidad espiritual de Cataluña... Ni siqui ya la lengua. el cetolan, est's unificado ni mucho menos. Y hav formidables regionalismos internos d atro del regionalismo catalán. Cataluña es menos una ene lo son Galicia o Vase nia. Hay más diferencias lutimas, y hasta disensiones, entre les catalianes que catr les ga-Hegos o los vascongados.

Lo peor de la dirección que se le v dindo a la obra cultural de estudios catilanes es que, no se si per señ ritismo o por alco oúc, más turbio, parece como si se quisiera apartar la vista de los problemas más útiles en Catalaña, que son los económicosociales. Ese Instituto de beria ser algo como el Instituto de Reformas Sociales de Madrid. En la colección eminervas, donde se ha pullindo el tratadito de liturgia, se anuncia un risum n de arqueología cristiana, una historia de la música, una introducción a la illosofía, pero de estudios económico, que son conocimientos más indispensables que el de la liturgia, no se ve anunciado más qui un libre sobre

la loctrinos socialistas contemporáneas, libro que pedrá muy bien ser tendencioso y de carácter deficacivo. Defensivo del tremendo conservadurismo, muchas veces reaccionarismo burgués, que palpita e. el fondo del barcelonismo del Instituto.

Diríase que el pueblo que sufrió la semana trágica se apercibe a deresticar a la fiera. LEI pueblo? Pero es que el pueblo no sufrió entonces, fueron ciertas clases señoriles. LSufrieron? Tampoco, en rigor no sufrieron nada. Aquello, como tantas otras como de Barcelona, fué más ruido que otra cosa. Roido y carnavalida. Y tuvo más, mucho más de cómico que de trágico. Fué acaso en el fondo una liturgia, liturgia plebeya que se vengaba de otra. Una liturgia que quemó conventos contra otra que quema incienso, ya que hoy no puede quemar hereies

Mucho puede y debe aprender de Cataluña el resto de Es, ña, y hasta de lo que aquélla tiene de aparencialidad, de fachenda, de exterioridad, y, más hondamente, de sentido artístico. Es acaso en estética en lo que Cataluña sobrepuja a lo demás de Esvaño, en estética más que en industriosidad. Y eso a pesar de habernos dado esas fiestas de los Juegos florales, que es lo más antiestético que conozco, y ello por abuso de liturgia. Aunque en Galicia pretendan que l'ueron ellos los iniciadores de tales fiestas. Y es muy posible, porque a festivos ganan los galiegos a los catalanes, con serlo éstos tanto. Mucho puede y debe aprender de Cataluña el resto de España, pero también de ésta puede y debe aprender :nucho Cataluña. Y lo saben los catalanes, que conocen la verdadera Castilla, esa tierra seria y grave, siempre compuesta v tan poco preocupada del aparentar.

Es nuestro problema político nacional este de la concordia entre las diversas indoles de los puebloque integran a España.

Manacor (Mallerca), aunio de 1916.

## EN LA CALMA DE MALLORCA

Apenas terminadas las tareas del curso, me vine a esta bendita tierra de Mallorca-una de las pocas de España que no conocía—a descansar un poco. La «roqueta», que es el término de cariño con que llaman a la isla sus naturales, siempre añoradizos de ella cuando ausentes, parece el rincón de mundo más apropiado para el descanso. No sin razón Santiago Rusiñol, que le profesaba especialísimo amor, la llamó «la isla de la calma». En esta isla, en efecto, que es una roca pulverizada en su sobrehaz- los caminos están todos cubiertos de un polvo blanco, ast como el de Gran Canaria, otra isla polvorienta, es negro- en esta isla, que se alza como un retiro en medio del mar latino, se respira calma.

illermosa tierra para envejecer despacio!: y es de hecho la parte de España, esta España insular, en que a más altas edades se llega. Es doude más viejos sanos y bien conservados se ve. Anteayer, día del Corpus, estuve un rato contemplando en la plaza de esta ciudad de Manacor a un grupo de ancianos que, sentados frente a un café, esperaban el paso de la procesión. Y era algo para apegarle a uno a la vida que pasa, a la vida de todos los días, a una vida pacífica, y, por decirlo así, insular, la visión de aquel pequeño senado de ancianos que esperaban lo que durante tantos años han visto y siempre igual. Por-

que esa procesión es la misma de que formeron parte, acaso llevando en andas uno de los pequeños santos- las imágenes son muy pequeñas—hace cuarenta o cincuenta o más años.

¿Pasa la vida en esta isla de la calma? ¿No es más bien que se queda? ¿Viven de veras estos tranquilos payeses que a tar alta veiez llegan?

Las costumbres son dulcísimas y patriarcales Eraces o la región de España que da menos contingente a la criminalidad. Hay families que al salir el lunes de casa para irse al campo y no volver lasta el sébado, dejan la puerta abierta, seguros de que nadic intentará robarles. Los crímenes de sugre son rarísimos. He ha dicho el jefe de la Guardia civil que en ninguna parte es más querido y estimado el benemérito instituto. Y a la vea, que ninguna ofra región española da tanto contingente a la Guardia civil. Pero para el mailorquía que ingresa en el benemérito instituto, la aspiración es reservir en Mallorca, en su roqueta. Esto le da, aparte de un sueldo seguro, como con todos los del Estado, autoridad entre los suvos.

E pues, el prestigio de la autoridad lo que aquí priva. Si hay ten pocos crimenes, si las costumbres con um morigeradas y la seguridad pública tan grande la Guardia civii hace mucha menos falta que en otras partes. Y a falta de otras funciones tiene que ejercer a las veces algo que se parece a la cura de las almas. El susodicho jefe me ha contralo que alguna vez ha acudido a él una mujer a quien su recrido descuidaba por irse tras de otra, pretendiendo que le ayudase a volver el carnero descarriado al redil conyugal. (Aunque esto del carnero, traído aquí por la tan conocida metáfora de la oveja, viene mal, pues el carnero es policamo.)

No hay payés que al encontrarle a uno en el

campo no le salude, y si es persona de alguna calidad, con un respetuose: «itenga!» La cortesia, flor de las buenas costumbres pacificas, florece aqui como los almendros, por dondequiera. Aver fuimos en automóvil a la orilla del mar, a ver una de las bellisimas costas de la isle, pasando por Son Servera. Wi de una vez se encontró el automóvil con pequeños carros - abundan aquí muchístmo, pues penas hav quien no lo tenga- tirados por alguna caballería espantadiza. En tales covunturas ocurren pequeños trastornos, la caballería se encabrita o tesa y hay que parar el automóvil; otras veces se mete la mula por un sembrado o hav que dar al carruaje media vuelta. En casos tales, el camposino castellano se pone hosco, se incomoda y maidice del automóvil y de los que van en él. cuando no los insulta o aun licea a mayores. Aquí no cólo acudían los payeses a dominar a su caballería v dejar paso franco al automóvil sino que después, por la despedida, se quitaban el sombrero, saludando cor la exquisita errtesía. ¿Servilismo? No, no puede ser ello servilismo en un país en que reina un bien distribuído bienestar, una áurea mediocritas, en que puede decirse que no hay pobres.

Porque aqui no se ve ni un borracho, ni un mendiro profesional, y con esto queda dicho todo.

A ese prestigio de la autoridad y a esa morigeración y cortesia acompaña un vivo sentimiento de las categorias sociales. Lo cual se refleja en los tratamientos

A la primera clase pertenecen los nobles, a los que aquí se llama los «butifarras», como corrupción de «butiflers», que fueron los que durante la guerra de sucesión, cuando España toda, y principalmento Cataluña, estaba dividida, se pronunciar a por Felipe V el Borbón, en contra de la opinión

general de este país, que estaba por el archiduque de Austria. Entre estos nobles o caballeros había en la isia otra superior nobleza formada por les de las nueve casas, que ni siquiera querían títulos, estucació más sus apellides, y que acaso descendían de aquell se caudillos entre los que repartió la isla su conquetador cristiano Jaime I, formaban la soberbia grandeza de Mallerca. Hey puede decirse que han desaparecido y aun alguna de esas nueve casas ha llegado a la pobreza. Poes bien: a estes nobles o butifarras se les trata de ruestra merced, cosa mercé.

Signe otra clase, que pedriamos llamar la alta clase media, la de los homeres de carrera y empleados, a los que se les trata de ustel-rosti. En esta classes señor y señora. Y para los abogados hay otro tratamiento, que es missi.

Una tercera categoría forman los e donos y labraderes rie s. El es el am. L'amo y cha es modona. Entre estos hay otro título de más preeminencias, ma es: el honor. El honor bulano de Tal. La cuarta clase son los artesanos, el mestre, y ella mestressa, y la quinta está formada por los jornaleros de campo, llamándosele a él. luego que se casa, sen sen Fulano—y a ella madó.

Y no haya cuidado de que entre esta buena gente, cortés y morigerada, apacible y calmosa, respetuosa y liturgica, se alteren y confundan los tratamientos. Y no es solo que una señora corrita saavemente y rectifique cuando se le llame maderia o ésta lo haga si se le trata de mestresso, sono que se dan casos en que al verse tratado ésta la mestres, i, de madoria, haga observar que no es tal, sino sólo mestresso. Efficientelad? No, sino sentido de la jerarquia, que es muy otra osa. Pues donde has esta separación ritual de cla es o de castas se observa que cada

una de ellas está orgullosa de sí misma, y que no som len que pasan por últimos menos celesos que los primeros en mantener su categoría. Más de un amo habrá que, añrmade en su fortuna, mirará con desden al señor, que tiene que vivir de un empleo, y ann al butifarra, sobre todo si éste se halla arruinade. ¡Quién no recuerda aquella arrogante respuesta de un poeta castellane a quien, siendo un mozo, al decirle un noble: «Le advierto a usted que a mí hay que tratarme de su excelencial», le respondió: «!Pues a mí tiene que tratarme de tú!»?

A esta isla del polvo quieto y de la calma, del bienestar y de la cortesía, he venido a descansar un poco
r a huir de la excitación que me producían las inevitables discusiones sobre la marcha de la guerra
y sus causas. Pero es inútil huir del mundo si uno
se lleva el mundo en sí; de peco o de nada sirve refuciarse en un claustro—y un chaustro henchido de
luz es esta roca deñida de mar y hecha un jardín
de almendros, higueras, alearrobes, elivos, albaricaqueres, pinos, encinas, vides—si se lleva el siglo
dentro de sí al claustro. No troje conmico arriba de
media decena de libros; entre ellos mi Lacano; pero
haston les soneros exámetros latinos de su Farsalia
para despertarme, en esta isla de paz del mar latino, sentimientes de guerra.

Hace unos días visitaba en el puerto de esta ciudad de Manacor las famosas cuevas del Drach, aquel reproville o laberinto subterráneo de fantásticas salas con artesonados de estalactitas y pavimento de estalagmitas, que a las veces, juntándose, forman caprichosas columnas, en que el juego de las concentraciones caleáreas singe monstruos que trepan por la fusta. Es un regalo para los ojos y para la fantasía subir y bajar por aquellas cavernas tenebrosas, llevado por el guía, que a ratos enciende una

bengala para proporcionarnos el más extraordinacio espectáculo de un escenario de hadas o de guomos -. Y llegais al salonchio en que se os cuenta cómo hace años se perdieron, enjedos per mal guía que no oucorró la coluda, dos catidanes, y hobiéncoseles apagado la lando que II vaban se pasaban Le tree de la contraction de describe y dicen de une que ne babía fumado ante para ver siguiera aquella roja luccena mientras aguardaban a la muer e. v así hasta que cobéndoles de menos fuere y al ver-House solo un caballa que haban Revado la breesron y encontraron al cabo de treinta bera la rtales. Desde entences que lá abierto para les visitantes ese nuevo salón, el que es la esta la entradas y que es a la vez salida la des distribula, y al que se le llama de les catalanes

Pero lo enti ordinario da las antre del Drach son has across subtermin as les serves terminoses y mietas que alli dent o descuson. Es tal su quietu t y su transparencia que no se las ve. El ou o tiene one advertires de que ne das un base en tid dirección si no querels exeter el nio en el a un y neradvertide une se her it a sill describin le linea depide to combine the and spent as I's menester acitar w peo el acyo, celar en elle ma chinita. para describeiro Sal, de 1 rde en targe une gota desprendida de alcuna contesta a ma en la generata la enjetud del cama y el ficcional del de aquellas tinio lee, Y alli contro hay use lagues, une ventre der lacura, che a con un bese para interio per ella, una lar a laje biveda de estabetura e de curo icade emergen e telace itas. La esta de acua contrada de estado en del tela otraviaca el conque anagra a jaméril v va a den jiero bij de elle en la estala anita une desde buce spolos acruacia fundirection of a manipular of sit a military. No estorba el agua inmoble sus seculares amores, ese anhelo milenario por juntarse. La tal laguna es, sin duda, una de las mayores maravillas que puede verse en el mundo.

Liámanle el lago de la Gran Duquesa de Toscana. en honor a la madre del archiduque Salvador, que tanto hizo por esta isla de Mallorca, Mr. Martel, explorador de las cuevas del Drach, dice que no conoce estanque alguno subterránco mayor. Su longitud es desde el pie de la ventana por la que antes se le rein, hasta el recodo que forma hacia el oeste, de 177 metros, su anchura media de 20 y profundidad de cinco a ocho, llegando a nueve. Es tan pura el agua que se ve el fondo y todo y parece al recorrerlo en bote que se navega entre dos bosques de aguias de escarcha, largas lágrimas de diamonte, ouc dice Mr. Martel. De trecho en trecho hay isletas de carbonato de cal, a modo de blancos corales, Algunos do éstas han logrado juntarse con su compañera del techo, cerrando columnas acanaladas. Parece cosa de Las nil y una nocher. Si me hubiese sido nesible quedarme ailí rolo, a escuras, en absolutas tinieblas. en el infinito silencio, en el bote flotante que habría quedado, a falta de viento y de corriente, inmóvil! Situación semejante no se puede ni concebir en otra parte alguna

Pero con ser este del laro de la Gran Duquesa de Toscana o de Miramar—que cen les dos nembres se le conoce—espectáculo único en el mundo, hay otra cosa que hirió más mi fantasía. Y es que en una de las cavernas vimos como una cuerda de guitarra, bien tensa y a plomo, que iba del techo al suelo. Diríase que era la cuerda del arpe, del silencio. Junto a ella otras dos e tres cuerdas colgaban del techo, una cin llegar al suelo. Nos aproximamos, proyectó sobre ella el guía la luz de su lámpara de acetileno

r vimos las diminutas radículas que se pegaban a se cuerda. Era una raíz de lentisco. La meta-acaso arbel, porque al lentisco aquí le dejan hacerse arbel—nace arriba, en la luz del sol, sobre el suelo de la roqueta, a cinco o seis metros por carema del techo de la caverna que tal vez será allí el espesor de la bóveda de ésta-lanza sus raíces a tomar jugos de la rea, luchando con ella-llegan las raíces a unas tinioblas de aire preso, a un vacco de donde no se saca jugo, y sieuen hundiéndo o hasta velver a encontrer otra vez, otros cinco metros más abajo, nueva tierra, nueva roca.

ion esta encartada isla de Mallorea, en su paz ven quietad humanas y comeras, creí encontrar ese arendo vacio de timbiles man las raíces inflosas de na espírita, pero éstas han seguido humbiéndose hasta encontrar nuevo suelo en que lucha; con la esta y para sacario jugo. Lucano me ayada a ello. Lucano me ayada a ello. después de correr a un casido, do rente muy corra, y muy apecible, dande no he cialo naidar de la guerra, y basea all' lo que hace añ a deié de hacer, e es jugar al ajedroz. Y por cierto mi adversario y comaniero de juero, el Sr. Nacid, es un jugador belicaso, tiempre a la ofensiva, pero en el ajedrez, il a el juero acces el que me vuelve a mis preocupaciones de guerra?

Y en esta dulce y noble tierra de las categorías y les reners de ten buen grado aceptad se i este crecer mi aversión a ciertes especializaciones. Me mento aquí más belices e más relicios y más intelectual pero a la vez más amundil aresta, más anticles unal pero a la vez más amundil aresta, más anticlerical, que ha temado un cierto sentido ambienos y más antipadames sa. Siento aquí con más fuerra mesentilidento de que todo hombre debe ser guerrero, sacendote y maestro y que no hay cosa peor que debegar estas

tres funciones—la guerra, el culto religioso y la enseñanza general de los conocimientos indispensables para todo hombre- de todo buen ciudadano. Porque cada vez siento mayor repugnancia a la llamada ciencia militar-estrategia, táctica, etc.-, a la teología y a la redaçogía como disciplinas privativas, v casi secretas, de militares, de sacerdotes v de maestros de escuela. No necesito decir a mis lectores que ro soy lo que se llama pacifista, que no creo que la guerra la guerra cruenta - ha de desaparecer, ni estimo que deba desaparecer, sino que la creo un elemento de civilización y de cultura; tampoco necesita decir a mis lectores que no soy de los que creen que han de desaparecer las religiones positivas y que ha de suceder una era científica a la teológica, sino que, por el contrario, estimo que ha de teologizarse aún más la ciencia y que el problema religioso de nuestro final destino humano, el de ultratumba, ha de ser el cardinal siempre; y es inútil que diga cuánto me preocupa la difusión de la cultura y la instrucción. Pero creo que los mayores enemigos del buen belicosismo, del sano centimiento guerrero, de la guerra noble, son les profesionales de la guerra, los militares: creo que los peores enemigos de la religiosidad son les sacerdetes y los más peligrosos enemigos de la cultura son los pedagogos. No pueden ser funciones especializadas y delegadas. Todo ciudadano tiene que ser caudillo, sacerdote y maestro. Un pueblo no es pueblo completo y perfecto mientras no sea un pueblo de caudillos, sacerdotes y maestros.

¿Podría vivir mucho tiempo en este apacib'e, respetuoso y no demasiado curloro pueblo mallorquín? Si un día la batalla de la vida me rinde, si mi coraje flaquea, si siente en el corazón del alma la vejez, me acordaré, estoy de ello seguro, de este pueblo

tranquile y feliz; me acordaré de su luz espléndida y también de su laco subterrânco de aguas tenebrosas y quietas: me acordaré de sus quietas legiones de abmendres y de higueras, todos bien alineados; me acordaré de sus patriarcales molinos de viento volteando sus velas sobre los arreb los que deja el sol al ponerse en la sierra de la costa brava; me acordaré de esta paz: ¿pero hoy? floy no he hecho sino empezar a gustar este sosiego, y ya el amor a la inquietud se me enciende.

Y, sin embargo, iqué grato es esto! "Quién acierta?

Sólo se echa aquí de menos una cosa, como la echaba de menos en otra isla, en la Gran Canaria, v es el agua dulce corriente. En Mallorca no hay, en rigor, ríos ni arroyos, ni más lago que aquel subterranco. Alguna vez se ve una rambla, una terrentera soca, llena de pedrusers, donde unos pocos lías, después de tormerta, corre el agua el mar. Yendo por csos inharmerables caminos polvorientes la isla está toda entrelejida de camines se ceha de menes un regato de corrientes aquas bilees. Ilo mejor, el egual exclamó Pindaro, y el vicario ceneral de Wallorca, mosér Arto i Ma. Alcover, un formidable entalanista más bien que mailorgumenta que crea que en Barcelona no se purde vivir sin saber catalán, en sa diario de una edida que hito a Memania violens authores en el año del Señor 1907, al pasar el Ródano por Aviñón, domie tedo es veris, exclanó c., mathorquin: iOrima gran co. ; quie, Favzoly iQué gran cesa es al gona! Esta ingenua e presión, casi amor rien pipero encora, alle el les or curioso en la ara del dia i de julio de diene a con (Dietari de the Sandy Van March Mill. Comer of A charming altre marine Pany del Se or Marin, en of tones V a straor mar, 1 set P 'et le l'agonari

de la Llengua catalana, impreso en la «Ciutat de Mallorca»—que debe de ser Palma—en 1908. «iQuina gran cosa qu'es l'aygo!», digámoslo pindarizando un poco en mallorquín, con el formidable germanófilo y catalanista mosén Alcover, vicario general de Mallorca.

Ya ve el lector que leo algo más que la media docena de libros que me traje, pero le demás que leo es en mallerquín. Curiosidad de filólogo. Adondequiera que voy me gusta leer en lengua de aquel país. En Portugal apenas leo sino portugués y ahora aquí leo mallerquín. Pero cuidando que le sea y no catalán. No es que haya una gran diferencia entre ellos, pues son hermanos gemelos, pero me gusta apreciar las diferencias más bien que las semejanzas. En los lenguas como en los hombres, persigo la individual-dad personal. O si se prefiere, la personalidad individual.

Los literatos mallorquines propenden a escribir, no en el dialecto vivo de su tierra-llamo dialecto a toda lengua conversacional, aunque no dependa de otra - sino en catalán literario. Los literatos aquí y los intelectuales en general son catalanistas más bien que mallorquinistas. El gran poeta Juan Alcover, después de haber estado mucho tiempo haciendo versos y muy excelentes -en castellano, se puso a hacerlos en catalán literarjo y no en la lengua que se habla en su ciudad natal de Palma. El me lo explicó hace ocho años, diciendo que escribía en castellano en la edad en que hay avaricia de lágrimas, cuando la poesía es de cosas externas; pero que cuando con los años se le ablandó el corazón y sintió la necesidad de expresar sentimientos más intimos y más cordiales, tuvo que acudir a su lengua propia. Pero no acudió a la de su cuna, a la de su hogar, a la de su ciudad nativa, sino al catalin literario, o una lengua que no tiene menes convenciones que el casteliano cicial. Per donde se ve el verdadero origen del cambio de medio de expresión. Y es ello natural: estritores mellorquines que no hallaron escribiendo en cast liano tedo el público que buscaban y algunos de ello; cerco Juan Alcover, no tedo el que merecían ni mucho menos—al correberarse y extenderas el repacimiento hiterario e tidanista se pusicron a escribir en catalán de l'ataluña y tal vez en un catalán que nadie hoy habla.

Pero yo me he puesto a leer mallerquin empezando per las ter tipicas y emeissas Augitorts (Agnafuertes), de Clebriei Maura, muerto ya y hermano Eusyer que fità de la Arteris, el tan conscillo politico publicados en 1802 con un prologo... len castellanol de Juan Alcover.

Lo más de la producción literaria, estrictamente mallorovira, en leneua vulo ar de la isla, es de caricter religie o. La iglesia tiene que dirigirse a los ficks on la burne cas éstes balban en la que fuere. La prodice tin un cobe fenerse agrif hi en castellano ni en catalin, y el catecismo le la dictrina cristiana se ensoña en coda más en la le leura vulgar y conversacional propin de él. Cono esfuerzo y a mejo de gallardia an president matemute, D. Edefonso Rullio, licenciado en cilesalla y Letras, dió a luz en los años de 1505 y 1995 en que, impre ta de Fotonita la primera traducción del Cucioto a leogua ma-Uorquina. «To contere a tot sens · selfes ni pretensions de cap casta ab un l'enguatis tan clar e tan care it com mos sia posible...st to lo contarenes todo sin solfas ri pretensiones de nincura clase, con un lenguaje tan claro y tan corriente como nos sea prsible, decia, y se esforzó en verter la refranca de Seneho a refrancs populares infillorquines.

Mas de esto de la lengua y de la literatura mallor-

quines, de tan noble ascendencia y gloriosa tradición, desde los tiempos del Beato Lulio, he de deciros otra vez.

Esta parte de la isla en que desde hace once días me encuentro pasa, no sé bien por qué, por ser la menos pintoreses de ella. Acaso por ser la más llana.. Llámanla la llanura. Me escribe desde Barcelona un amigo que los suvos de Palma se sienten aterradostal es su expresión—de que vava yo a juzgar a todo Mallorca por esta parte en que estoy abora descansando. Ignoran que las llanuras me encantan tanto como las montañas, y que si éstas me tientan a treparlas para descubrir desde su cumbre más amplios horizontes, cozo de éstes sosegadamente desde el llano. Y que es hermoso aquí ver ponerse el sol tras de la sierra del Norte, la más elevada de la isla, que se alza allá, a lo lejos, destacándose sobre las verdes ondulaciones del terreno. Porque la llamada llanura no es una pampa o una estepa, no es como la llanura de la Mancha o el páramo de entre León y Palencia. sino que es un terreno ondulado cubierto todo él de árboles de cultivo. Desde el castillete de la roca-«es castellot de sa roca»-- o desde la roca del castillete-«sa roca des eastellot»- que es un peñasce a modo de terreón que se alza aquí cerca cobre una dulce colina, iqué grato es contemplar tumbado allí arriba los quietos rebaños de almendros, de higueras, de algarrobos, de vides, de pinos, que arraigan en las mansas oleadas petrificadas de la tierra de la roqueta! Y a lo lejos el mar. Cuenta que este peñasco, este castillo rocoso, es una guija que sacó del zapato y dejó sobre esta colina un gigante que venía de Felanitx a Manacor.

Todo da una sensación de bienestar más que de abundancia, de discreta fortuna. El otro día me acerqué a una familia de payeses que tomaban el aire, acariciaban los campos con la mirada y me acerqué a ellos para pedirles un vaso de agua, pero a la vez para beber aquella visión bíblica de paz y de dicha. La mujer, con su trenza a la espalda y un niño en brazos, de soleado rostro, me miraba con sus azules ojos como mira el cielo. La vida como que urradia de estas mujeres mallorquinas, de trenza tendida y brazos desnudos hasta el codo, que pisan con amor el suelo de la roqueta.

Pero tengo que ir a las maravillas, por así decirlo, oficiales de la isla, a lo que se otrece a los turistas; a Valldemosa, en cuya cartuja de un tiempo reposó Rubén Darío sus turbulencias del alma; a Miramar, a Sóller y subir al Puig Mayor. La excursión es el modo mejor de no dejarse ganar demasiado por esta calma.

Manacor (Mallorea), junio de 1906.

### EN LA ISLA DORADA

I

In Mallorca son algo injustos con el llano en punto a su belleza. Il deslumbramiento que produce la hermosura de la costa montañosa del Norte, de sus espléndidas calas, de sus valles y sus barrancas, de sus rocas encendidas que avanzan a bañar su fulgor en el añil del mar, que es como una sangre, todo eso hace que no se aprecie lo debido la copiosa apacibilidad del riente llano de higueras, olivos, almendros y algarrobos.

Mallorca, la isla de oro, debe su fama de hermosa a la montaña costera. La brava sierra que forma la costa brava es como un gran contrafuerte que corre de Norceste a Sureste, cubriendo la llanura. Va desde el cabo de Formentor, donde se alzaba el pino que cantó Costa y Llobera, el que al viento sacudía su verde cabellera sobre el rompiente de las olas surgiendo de la roca, sin tierra a sus pies, en el cabo Nordeste de la isla, hasta la península de Andraitx, en el cabo Suroeste, donde se alzan los ceñudos acantilados sin fronda ni verdura alguna, que primero le salodan al que llega embarcado desde Barcelona. Y toda esa costa es una maravilla luminosa. Diríase una isla de piedras preciosas, de esmeraldas, de to-

pacios, de rubíes, de amatistas, bañándose al sol en su propia sangre. Pues es el mar como sangre de piedras preciosas. Es el mar homérico, el de la Odisea, el mar de col r de vino, el que parece haberse derramado desde las entrañas de las rocas, no es el mar tenebroso que cantara. Camoens

Recorrí bacha parte de esa fulgurante cornisa, que es una verdadera obra maestra de Dies, o si se cuicre, una obra de arte de la Naturaleza. Parece hecha aposta para que el lembre aprenda a soñar. Y aqui no es, cerro en la Castilla de Calderón, la vida sueñe; aqui el sueño es le que se tiene ante los ojos, aqui la naturaleza es sueño. Pero sueño de medi día de verano, palpable y firme, donde la juz del cielo se adeixa y cua a en formas claras y precias. Es un pai uje aumane este término de pai uje resulte aqui fojo y desvaído es un paisaje intelectual contemplativo securo de sí mano. Gea y flora y hasta famo se abrazan y como que se mezelar, y hasta sonfunden

Se hacen los árboles como rocas y otras veces fingen dob los olivos de Valldemo al monstrues prehistóricos y las recre se hacen como troncos gigantescos o como eniumáticos gigantescos dragones.
No, no son fantásticos delirios aquellos que pirtó el
gran poeta de la luz de Mallerca el pinter Mir, que
embriagado de sol, como su den estarlo las cuarras,
pintó como éstas cantan en los pinos, brezando la modorrienta sienta del mar, con un estremechnicato de
los entrañas. El pobre Mir acchó in que se le desvaneciera la razón que me dicen ha recobrado na en
su lucha por volver al arte lo que a este arrelado a
naturaleza.

Mi primera excursión a la restaña y la costa fué yendo desde Inca al santuario de Lluch y de éste, cruzando sierra, a las bahías de Pollensa y de Alcuha.

De Inca a Lluch se sube, siempre al pie del imponente pico—o puig—de la Massanella, el segundo gigante pétreo de la isla, por un verdadero cinematógrafo de hoces y barrancas. Surge algún pueblecillo de esos que parecen eflorescencia de las rocas vestidas de verdura, con su iglesia en lo alto, como un halcón de cetrería en su percha. Así Caimari. Y luego el salto de la Beiladona, un derrumbadero tajado a pico y abierte al apacible llano, y donde brotó, como en flor espiritual, una leyenda, la de la dama que arrojó su marido por el despeñadero, y al llegar al altar de Nuestra Señora, la encentró allí sana y salva arrodillada.

Lluch, el sentuario, es el Montserrat de Mallorca. Allí, en el corazón espiritual de la isla, y que es como el centro del espinazo rocoso de ella, forma el ceñidor de las montañas, con sus picachos por almenas, como otra isla, un reposadero de calma y de ensueño. No cabe espaciarse sino hacia el cielo pero se barrunta el mar tras las montañas. El cielo mismo refleja el esplendor del mar encendido. Y aquel valle profundo de Aubarca, mirando al cual siente uno que se le anega tedo recuerdo de la historia!

De Liuch emprendimos una caminata a pie, a Pollensa, por senderos pedregosos franqueando la sierra. Y era el placer de embarcarse entre los árboles hijos de la roca y de beber agua de roca, labios al cauce, y de sentirse lejos de la mentira. Pero los kilómetros se nos alargaban bajo los pies. Consuelo y premio grandes al columbrar allá a lo lejos el mar dibujando montañas. Bajábamos al espléndido valle de March, un jardín donde nos saluduban naranjos y albaricoqueros, y más cerca, a nuestro lado, en un seto, un mirto florido con sus modestas florceillas payesas, blancas, de cinco pétalos como otros rebosilles que es el tocado de las campesinas -y su plume-

rillo de estambres a mede de trenza. T granacios en flor.

Ya tarde pusimos pie en Pollensa, donde pernoctamos. No sin que algún viajante insomne o nocherniego nos diese la tabarra cantando, mientras aporreaba el piano, esa infame cancioncilla del: ibacalao! ibacalao! iPor qué, Dios santo, se extenderán y arraigarán tan pronto esas cancioncillas absurdas? En Mallorca misma, donde apenas se ove música popular indígena, con su letra mallorquina, overe alguna vez disparatadas coplas castellanas, iY tan disparatadas! Sirvan dos de ejemplo. Una:

Disen que no ma queres porque no llevo quelsones, mañana me empondré unos que se disen pantalones.

Y otra:

Que es de dichosa una madre que tiene un hijo soldado, que si muere en el servisio tiene el entierro pagado.

Mas pasó la noche cer su bacalao a la pollensina y subimos al calvario, cuyos cipreses se esmaltaban sobre el ciclo esplendoroso, uno de estos calvarios de Levante donde el recuerdo mismo de la muerte canta vida o más bien inmertalidad, uno de estos calvarios en que se siente la comunión de los vivos con los muertos en el estremecimiento luminose de la tierra que comulga con el ciclo. Y la vista de que se roza desde el calvario de Pollensa, estupendo miraden—o emiranda», como por allí se dice es una hostia de comunión con la Naturaleza.

Entra por los ojos la vida universal. En el fondo,

colindando con el cielo o meciéndose con él en nacaradas lontananzas, las bahías de Pollensa y de Alcudia, y ciñéndolas un intrincamiento de oscuros peñascos, de promontorios, al modo de islotes o de un tropa de enormes cetáceos fosilizados. El cabo Formentor hiende el mar. Y se ve cómo la isla de oro el una perla entre las dos conchas azules del cielo y del mar.

Alcudia, la ciudad de abolengo romano, duerme más bien sueña entre las dos bahías. De sus calle silenciosas se exhala paz. La llena un silencio qui parece oprimido por el cielo. El mar mismo es al silencioso. Y sus aguas parecen metálicas. A la distancia finge el mar ese latino una barrera de zafira un cercado del cielo. El color del agua es mereíble

a trechos casi negro, pero negro de luz.

De Alcudia volvimos a Manacor pasando por la Puebla—o mejor la Pobla—, la parte más fértil de la isla, aunque no la más pintoresca. Hay allí una albufera y el mar empapa a la tierra. Un ejército de molinos de viento le sacan a ésta su agua; pero de estos molinos modernos de rueda y pequeñas aspas de madera. Aunque no son esos familiares viejos molinos de viento, los de velas, los de Don Quijote, lo que os saludan como con la mano, estos otros molinos en tan gran tropa no dejan de animar al paisaje con una nueva vida. Se ve a la tierra trabajando.

Mi segunda excursión fué a Sóller, en donde has un ferrocarril desde Palma hecho por los sollerines Cierto es que en esa isla afortunada todo es de se

propios hijos.

Sóller es como otra isla dentro de la isla. Pósac el pueblo en un valle hondo abierto hacia el masedimentado de naranjos y sobre el cual se alzan in ponentes picachos y presidiéndolos el primer giga te pétreo de Mallorca, el Puig Mayor de Torrella

que sepulta su cresta en el ciclo. Es difícil el rebaño le casas de Sóller, asentadas entre la verdura al abrigo de les peñascales. Y luego aquel puertecillo apacible y soñador, al que apechagan las mentañas, que desde lo más alto de sus márgenes parece cerrala a la vista su entrada, un lago. Los barcos allí desen olvidarse que tienen que salir, pues es cemo un etiro.

Cerrado Sóller al resto de la isla por su cenidor e roces y abierto al mar, los sellerines busearon más llá de éste sus destinos. Se fueron más allá, sobre ode al Mediedía de Francia, a toda Europa, a vender us naranjas, después las de otres, a comerciar en frua. Y así se cariquecieron. Aspírase un aliento de bienstar por dendequiera. La aurea mediocritas, la discreta fortuna, se ha ido colando por entre aquellos paranjales. Es un pueblo dende la gente se retira a paladear lentamente el fruto del trabajo.

Y en el mismo valle de Sóller hay al pie mismo del Puig Mayor, otra isla dentro de esta isla de la sala de Mallorca. Es Fornalutx. Fornalutx, un pueblecito colondo en la falda del gran poñasco, con sus alles en cuesta, de gradería las más de ellas, escondido del mundo todo. Desde él no se ve ni aun Sóller, sino tan sólo rocas revestidas de fronda y el cielo sostenido sobre las cuchillas de las cumbres roco-ras, y una inmen a servación de anacoresis.

Llegamos a Fornalutx fatigados y sudorosos, y n busca de reposo y de frescura entranos en la riesia. ¿Dónde más calma y más fresco? y estando il sentados salieron unas monjitas a arreglar y rear y limpiar unos velludos. Eran com camareras el Señor o su Virgen Madre, sencillas payesas saristanas. Acompañábaules unas niñas. Y allí, sin idarse de nuestra in pertuna presencia, extendían is paños. Es media una de ellas, a palmo, con su

mano bien abierta, y atendían a su pausado menester doméstico. La iglesita era su casa.

Mallorca está ilena de estas monjas de una Orden diccesana, isleña y aislada, dicen por decir algo que franciscana: pero dicen bien, porque da la más profunda impresión de franciscanismo. Son las maestras de estes pueblecillos rodeades de masías, son también las enfermeras. Ingenuas payesas de la casta de aquella beata Catalina Tomás, la valldemosina que hablaba con los ángeles del cielo mallorquín, con los espíritus cristianos de las rocas, de los árboles, de las calas, de las cuevas de Mallorca. Porque allí los genies tutelares de la Naturaleza se dejaron bautizar. Y el cristianismo mallorquín y franciscano, campesino, tiene a la vez algo del encendido orientalismo de Ramón Liull.

Al volver de Fornalutx, en Beniaratx, al vernos detenidos, nos dijo una viejecita que habia desde allí una mirada molt maca, una vista muy benita. Y acaso la viejecita de Beniaratx ha llegado serena y contenta, henchida del infinito de su propia limitación, hasta su edad—pedría tener más de ochenta años—apacentánd se del aire puro de aquel cielo y de vistas hermesas. Acaso no ha salido nunca, no ya de la isla de oro, mas ni del valle de Sóller y toda la pureza del universo ha pasado por su alma. iEs que no ha visto en las neches serenas como su alma palpitar en el cielo de las estrellas y otras noches a la luna que remoleneaba contemplando la roqueta? Y ailá en sus mecedades se estremecería esta viejecita de hoy, como se estremecen cantando al sol las cigarras.

Al retirarnos de Sóller, al volver al llano, miraba con mordiente avidez, con mirada de presa, a aquel Fornalutx agazapado en un repliegue de la falda del mayor gigante pótreo de la isla de oro, queriendo llevarme para siempre en el alma su visión. Vendrán cón de Sóller, de su puerterito retirado.

Allí debe experimentar el que viva un profundo sentimiento de seguridad, de que nada ni nadie le amenaza, de que el mu que le conunica con el mundo todo a la vez le procese de él. Antaño, en los siglos en que aum duraba la lacha entre el moro y el cristiano, basta no hace aum siglo y medio, los corsarios berberiscos asolaban de tiempo en tiempo las costas de Mallorca. Iban a la caza, de cautivos a que bublese luego que rescatar. Y estaban las costas llemas de atalayas y de torres de defensa contra la piratería del moro. Hoy esas torres son miradores. Y en la isla toda se percibe la tranquilidad de la securidad.

Es espléndido el cammo de Sóller a Palma, sembrado de esas hermosas masías multaquimas que os llaman al pasar y os hablan, con sus verta as y sus galerías, de la vanidad de correr el mundo. L'Pero podría uno ya vivir en un Sóller, en una de aquellas casitas que miran al torrente cero, junto a un naranjal, viendo paste los dias y quederno la vivia y apacentando la vista ya con la cumbre que se « pulta en el cielo, ya cen el mar que lo sepulta?

Antes de que los selerir es nubesem hecho y con sus propios capital sel ferrocarril de Palma a Sóller, ibase de una a et a población per una carretera que es un cinematografo de paisaje y con más de cincuenta rápidas revueltas per e acare al calle de Séller. A trea lleva más prorto es claro, pero en cambio tiene aquel túnel, uno de los más laces se de España, con tedo su ertejo de huno.

He escrito de l'apaña y a i es, persue Soltre, e mo toda Mallerea, es d'ade inevo tierra est noba, menie re ma otra e da. Persus ano al cué ntil est tión se le indica a uno condiciono l'rejordo persua que cuando allí se halla está lejos de todas las patrias oficiales, de los hembres que luchan y de los que contemplan interesadamente la lucha buscando el modo de aprovecharse de ella.

En la isla dorada sentiame más que extranjero de todas las rierras ciudadano del mundo, pero del mundo de la naturaleza y de la paz. Creo que mientras estuve en la iglesia de Fornalutx, viendo a las monjas—llámanlas, me parece, las de la Pureza—arreglar los paños de la casa de Nuestra Señora, camareras de la Virgen, se me desvaneció hasta lo subconciente de la obsesión de la guerra.

Allí, al lado de Sóller, posa junto al mar un pueblecillo que vi en otra excursión y que es Deyá. Hase de él dicho que es como uno de esos pueblecillos de nacimiento de cartón, y cabria pensar que lo ha ideado y ejecutado aposta una sociedad para el fomento del turismo. Es en su género, el pintoresco, un modelo. No comprendo cómo no se ha popularizado ya como esos otros pueblecillos de los bordes de los tagos suizos o italianos o de la cornisa francesa o de los alredederes de Nápoles, cuyos retratos, más o menos fantaseados y con una romántica luna entre nubes no pocas veces, tiguran en tantos comedores de posadas. Porque Deyá está pidiendo el cromo, así como sus calas piden el cuadro fuerte que haga presa en la naturaleza.

En Deyá, lo mismo que en Sóller, vese un pueblo de encendido Mediterránco, al pie de unas rocas que parecen alpinas. No es métricamente ninguna gran cumbre la del Puig Mayor, no llega a los 1.500 metros y, sin embargo, nes hace la impresión de un gran gigante alpino. Es, en parte, que le vemos clevarse desde el nivel del mar cuando a el grandes montañas las contemplaras desde llusos a una grande altura; mas es también que el ámbito fulgurante

de luz parece que los sublima. Y tedo, a la vez es moderado y tedo definido y clare. Todo es clásico.

Roqueta de Mallorea, isla dorada dende cantan, chrias de sol, las cigarras de oro; invitas a vivir en ti una vida de cigarra, alimentándose de airo purísimo cernido por les pines, clivos, almendres y algarrebos, de luz del cielo y de canto y a dejar a las hormigas el cuidado de atesorar brimas. Allí hav el derecho a la beleanza. Pero aquellos herbres, lentes y calmesos, trabajan y trabajan bion. Trabajan lenta y calmosamente, pero con teda la perfección posible, recreándose en su trabajo, en su obra. Los attices o artesones son exectentes. Y es que acreo toda obra es para elles chra de erte. No es el bacer que se hace y como para salir del paro. Lo hacen todo bien, hasta los versos, los que los hac m. Tendrán más o menos peccia, les falterá seaso brio y hon lura o emoción, pero estarán mimosamente cincalados, con una ferviente deverión a la ferma. Me en maron cerca de Santa María un almendral que era un modelo. Todes les almendres en perfecta formación y todos perfectamente uniformal « y equipados. La ordenanza era modelo. Y así el sol les penetrala por entero. Apenas había en ninguno de ellos hoja a que no le diese el sol.

Es Mallerca una tierra bendita para vivir despacio y mederadamente y para trabajar tambien despacio y mederadamente. Hav quien l's la na a les mallorauines holore me a mas es, sin duda, perque no padecen la febril an la del trabajo, que pedra la sellamar econômico, del que e castero, del de concurrencia, del padre de las guerras, pero besta ver sus campos y las obras de sus artife e par percatarse de que trabajan, y trabajan bien. Trabajan con un trabajo que se podría decir estático. Más que trabajalores son artesanos, en el más noble y puro senti-

do esta palabra, que empieza a desusarse. En aquel espléndido escenario ese bárbaro trabajo que tiende a producir al más bajo precio, ese trabajo servil que está embruteciendo a nuestras generaciones, no puede prender. Creo que los mallorquines sean mais industrieses que industriales. Grandes industrias, de esas de fábrica, de las que encierran como en un redil a grandes masas de trabajadores, no las hav. No hav esas chimeneas que en otras tierras ensucian de trecho en trecho el cielo y la tierra. Una de las industrias más desarrelladas en la isla es la de la zapatería de calzado fino, de obra prima y hacon labores primorosas en calzado de señoras. Pero eso lo hacen artesanos más que obreros, o si se quiere, artistas, y lo hacen individualmente, cada uno en su casa. Y por cierto eue la guerra ha venido a trastornar un poco este sano régimen. En Alaró, pueblo de zapateros, al pie del castillo, último baluarte de la independencia del fugaz reino de Mallorca, me diieren que esos artistas emigraban a Francia, a hacer de prisa y al desbarate calzado de munición para les combatientes. iDios quiera que no vueivan maleados para su arte!

De vuelta de Sóller me preparé a ir a Valldemosa.

#### I

Valldemesa es lo más célebre que cemo paisaje y lurar de retiro y de goce apacible de la naturaleza trene Mallerca. Tiene ya su tradición y hasta su leyenda literarias. Le prestigió la Jorge Sand, que pasó allí un invierno con el pobre Chonin enfermo de tisis y enfermo de la Sand y de música, que fue a buscar alivio y recreación en aquel aire alimentario y aquella luz vivificante. La maternal scritora que no logró allí chocar como quisica, aumane chocó de otre modo, se desahogó en su libro Un hicer à Manarque. La menagère se encontró quera de su certro. Acuso el enfermo mismo le estarlaba, visto que no apreciaban allí su literaria abnegación. Y es curioso leer que se que jaba de falta de caminos en un país que está hoy entretejido de ellos Pas será dificil encontrar otra región con más y un tores medios de comunicación.

También Rubén Dario pasó en Valldemosa ura temporada en sus últimos tristes y torturados ares. aceso la última temporada en que cozó de aler ... naz. La pasó en la casa mismo en que vo esture deiado diez días, en casa de D. Juan Sureua, cara e s-Horavina bospitalidad es una honra para la isla, ten D. Juan Sureda v con su majer. Pilar, excelente v otaocionada pintora, las horas parece que se van in sentir y es que se quedan dentro de uno Habita Saredo en lo que fué merada del prior de los curti los en la cartuja de Valldemesa y es un espléndido mirador. Alli el pobre Rubén se refugió, maltrecho y va definitivamente vencido por el grablo amarillo, a emprender la última lucha, la dese perada. Alli escribió algunos de sus últimos cantos, cetro de el de la cartuja, después de hale r se do una vida de sen Bruno. Allí tuvo, sin dada, la nitima ilusion de po es vencer al nepente, al licor que haciéndoros olvi ar el tendo de la vida nos precipita per él hasta la muerte. Allí pidió, en una de sus oriers, que le llevasen un teòlogo, un confesor, o our sair o ren sencillo. Alli visitó a un vicio ermit do que desde un hospital de Palma se fué a la erreita de la Tropici de Vallde-

mosa a acestarse a morir entre la fronda que vive de brisa marina perfumada. Al arrancarse Rubén de Valldemosa, cuando le llamaban el mundo y la muerte, llegó por la carretera de Palma a un punto en que describió la airosa fábrica de la catedral y entonces hizo parar el carretón, descubrióse, pidió a su cordial amigo Sureda que le rezase un padrenuestro, contestóle devotamente, se santiguó e hizo luego un gesto de trágica resignación que era una despedida y como el último saludo de quien se dispone a arrojarse al abismo. La cartuja de Valldemosa está henchida de recuerdos del pobre Ruben y yo sentia el remordimiento de lo que pude haberle dicho y esporó él que le dijese- me consta-y no le dije, cuando cada día, mañana y noche, pasaba por el cuarto en que el pobre forcejeó espiritualmente contra la nube que le iba ciñendo y ahogando el alma.

Allí abajo, en la Foradada, junto al mar vimos la señal que aun queda del humo de cuando Rubén, ataviado de cocinero, preparó un arroz haciendo fuego

entre unas piedras.

Allí, en Valldemesa, brotó aquella espiritual flor campesina que fué la payesita Catalina Tomás, que debía ser la patrona de las criadas de servicio, la santa mucama. Vivía como una criatura inocente entre ángeles y demonios y éstos la hacían víctima, no de sus tentaciones, sino de sus travesuras. Porque los demonios de la pobre payesita valldemosina no pasaban de ser unos mozuelos mal educados que se divertían a costa de la pobrecilla. Ella no supo lo que eran tentaciones, y es que acaso los demonios en Valldemosa no tientan, sino que fastidian con bromas carnavaleseas. Tal vez por ello fué Rubén a buscarlos, huyendo de los otros, de los demonios seri s y formales, de los lemonios burgueses y de honerabilidad y peso.

La maravilla máxima que para los ojos del alma y pera el alma de los ojos ofrece Mallorca esti aquí, en Valldemosa, y es la soberbia cornisa de Miramar. Figuracs—si es que estas cosas cabe figurárselas—una abrupia pendiente que baja desde cerca de mil metros hasta el mar, toda elle revestida de fronda, de pinos y clives y ercinas y algarrobos y matas, con salientes por dondequiera para mejor avizorar el mar, cen repliegues amorosos, con escotaduras que viste la vedra, y abajo, en la costa, acaptile los de slumbrantes de fue a cuya pie duermen aguas do esmeralda, de topacio, de zafiro, y luego el mar nacarado espejando al cielo. Siempre creéis tener el mar a la mano y que bastará dar un salto para boñarse en él y vais

briendo y parece que el mar beja también.

'll archiduoue de Austria Luis Salvador, hijo del últuro duque reinante en Toscana y hermano de rai el Juan Orth de cuien no velvió a ci erse luego que se hizo al mar, lle só a Mallores, em ezó a comprin frienz en Minamae y alli ce africó pri piamente. bleró cauella erplévifich e ri ha de camines y de miral res y de reportáeros y en las alturas de las cultures hizo refugios. Prihitia que le derribase ni un solo árbol e así el lasque tiende a trechos a convertiese en manigua. Cerca de Deyá hay junto a le carretera un magnifeo pino de parasel y lo compró nada más que para que no lo derribaran. Y el l'uen archiduque, una especie de Diógones aristecrático, vivía allí, entre los paveses y los pescadores, sin cuidarse mucho del aliño de su persona, lejos del mundo de la etiqueta, matando acaso la última enformedad espiritual de su linaje. Cuentan que cuando fué a visitar Miranar la emperatriz de Austria, la de la trácica muerto, el archiducte estales pre cupado e inquieto porque nada le decia de la l'ermosura de aquellos predies, hasta que después de despedirla se volvió alborozado diciendo: «Me ha

diche que ya no le gustará Corfú».

Su amor a les árboles y a los animales era acaso excesivo. No permitía que se les tocase. Cuando se pensó hacer el ferrocarril de Palma a Sóller por la costa, dando un rodeo, de manera que pasase por Valldemesa y Deyá—una iínea de turismo—se le pidieron los terrepos suyos por donde había de pasar, y él. que era generosísimo y que cuanto compraba era para que de ello disfrutasen todos, dijo que los daría gratis, pero que por cada árbol que derribasen habrían de darle dos pesetas y media. «Así—decía—harán la línea derribando el menor número posible de árboles.»

Con las cosas que alli, en Valldemosa, se cuentan del archiduque podría bacerse un libro, pero no quiero omitir una. Y es que una vez que iba por uno de aquellos vericuetos, a pie y en la traza y atavío en que solía andar, se encentró con un pavés a quien se le había caído una carga de un carro. El payés al verle crevóle algún vagabundo, acaso un buhonero, y le pidió que le ayudase a volver a cargar el carro, a lo que el archiduque accedió de muy buen grado. Al concluir la faena, el carretero, no pudiendo acompañarle a cehar un trago allí cerca, le dió una pieza de diez céntimos, para que con ella como propina, se cchase la copa, y el archiduque se la tomó y la puso lucco en un cuadro, mostrando la cual solía decir: «Es el único dinero que me he canado con mi trabajo personal.»

Pues este hombre generoso ha salvado para los piaciosos peregrinos de la belleza las maravillas de Miramar; no sólo las ha salvado, sino que las ha realzade. A su archiducal despego del gran mundo se debe la obra que ha puesto a Miramar al alcance de los más flacos arrestos, de los que no quieren fatigarse para gozar de la Naturaleza. Sia molestias, cómodamente pueden disfrutar de un espectáculo como hay muy pocos. Y hasta para los más arrestados y arriesgados, para los que no se arredran de trepar a las cumbres, les ha facilitado la tarea.

Sulá con Sureda un día caluroso del mes de julio a les crestas del Teix, a poco más de mil metros, pero que se alzan escarpadamente sobre el mar y desde donde se domina un doble espléndido parerama. El mar, visto desde allí arriba, parece colgado del cielo. Según se sube, trabajosamente, zimagueando por la serpentina vereda pedregosa, bajo las espas de los olivos, oíamos a la cigarra, que no, animaba con su chimid. Y vo, pensando en la mala fama que el malhimo fabilista le ha dado al insecto que tanto amar o los criegos, pensé si su chimido, que parece un estremecimiento de la luz en el fellaje, no será un trabajo o si no ayudará a cur las accumoss maduren antes y mejor. ¿Quién sabe de estas cosas?

Cuando se sale de las barbas de las montañas y se entra en su roc sa calva cambia il tono de la vida. Alli va la flera de etras regiones. La romaguera parece un erizo sul marine que ha tropado a la cima, Las plantas con pinchudas. Y en los vallecitos de las cumbres, pequeños campos de trigo o de centeno que me recordaban a Castilla. Son aquellas pequeñas, diminutas mesetas trasunto de las mesetas castellanas y a la misma altura que éstas. Y luego en la cresta, entre les canchales, se alivea uno de repas el cuerpo y pone brazos, perhos y espaldas a que re atecen al sol. Parece como que el sol os penetra en los pulmones y es un sol d'esbordante de luz, però en aquellas alturas fresco. Y luego para la vista, a un lado la congregación de los calvos gigantes de Mallorca, el consistorio de sus picos, presididos por los Puigs mavores de Torrellas y de la Massanella, en el fondo Sólier, y en un rinconcito, asomando las cabezas de sus casas por un repliegue, Fornalutx, más cerca Deyá y el abismo del mar dormido, que parece otro cielo posade, y de la etra parte la espléndida bahía de Palma y la llanura mallorquina, como un mar de esmeralda. En el fondo, a nuestros pies, la Foradada parecía un negro dragón que se metiese, serpenteando, en el mar. El agujero que atraviesa la roca de parte a parte, y a que debe su nombre el promontorio, lucía como el ojo tímido de un dragón que huve vencido

a sepultarse en el mar.

Esto de ascender a las cimas de las montañas, y más si son rocosas, es un placer que tiene tanto de sensual como de estético, es una voluntuosidad de la fatica. Y cada cumbre tiene su sabor, tiene su gusto. No cabe decir en qué tal cima es distinta de la otra. como no cabe expresar en qué se diferencia el gusto de un maniar del de otro manjar cualquiera. Pero así como cada manjar debe de dar, a través de la econemia animal, un tono distinto a nuestro espíritu y sugerirle por tal modo distintas formas de ideas, así cada cumbre es como otra música que nos pide otra distinta letra. Y vo espero que con el tiempo me brote en la fantasía la planta de la semilla que me dejó en ella el haber puesto el pie en la cumbre del Teix v el haber respirado en ella el aire que como entre sus dos manos batió el Señor entre el cielo y el mar benchidos de luz de aquella isla de oro.

Y la bajada del Teix, ya de noche, a través de la luna que se filtraba por las copas de los olivos y algarroles, viendo en el fondo, como rojas estrellas, las luces humanas de Valldemosa. Rompí a cantar, aunque sin arte alguno. Y esto de cantar le hago en rarisimos momentos de mi vida y en la soledad. Sobre

todo para que no me lo oigan.

Al día siguiente de la ascensión al Teix fuimos a

visitar la ermita de la Tripidad. Los ermitaños es una de las cosas más cinicas de Mahorea, Elles pretenden conservar la más pura tradición de los primitivos ermitaños. Dijérenme que eran de la Orden de Sau Antonio Abad, Orden que no sé que hoy exista, rconocida como tal. Son legos y hacen vetos perpetues. pero simples. Fienen en wallorca una organización. si tal puede llamarse, puramente insular, Carecen de todo lazo ordenancista con los ermitaños de Córdoba, por ejemplo, de cuva existencia han oído. Son gente sencillísima, payeses o campelinos los nás, que se retiran a orar y a vivir una vida de extrema pobreza, pero en medio de una naturaleza espléndida que por si sola enriquece. Alli, en la Trinidad de Vaildmosa, se puede muy bien vivir con mas sopas escaldadas y aceitunas, pues el aire ecrnide por la fronda v la visión del mar que allí abaio tapiza el ciclo, basta para alimentar no ya sólo el espíritu seno también el cuerdo. No son más que cinco ermitaños.

A la puerca de cada una de sus celdas hay una pequeña inscripción que dice entre otras e sas que: cel consuelo de morir sin pena bien vale la pena de vivir sin consuelo. Mas esto de cue vivan sin consuelo me parece que no pasa allí de ser un tepico retórico. De todo tenía aire y traza menos de desconsolado el ermitaño que nos atendió, un joven mereno, de corrada barba negra, con aspecto de «su.i moro. Al verle, algo remangadas las anchas mangas del hábito, tirar de la cadena del pozo para sacar el balde de agua, en medio de aquel seberbio escepario, de todo menos de desconsuelo y de tristeza. Y a mel pequeño cementerio, colgado sobre el bosque que cuelga sobre el mar, donde duermen, bajo un cielo todo luz y al arrullo de las clas los ermitaños que fuer on! Allí la anacoresis, el retiro, es una voluptuosidad, es aciso la manera que tienen de satisfacer una vocación estética los pobres payeses. ¿Quién sabe si en el fondo aquella vida ermitaña no es la más sutil bohemia para aquellos hombres sin literatura?

Blanquerna, el personaje de la novela ascética de Ramón Llull, el Glósefo iluminado, el más alto espíritu de Mallorca, a ouien allí le llaman el Beato Ramón Llull aunque la Iglesia no lo hava beatificado. Blanquerna, descués haber sido papa, renuncia al papado para hacerse ermitaño. Es la vida suprema. Y consibió aquella novela Llull en el retiro de Miramar. Aquel hombre de alma encendida, loco de Dios según él mismo se llamaba, especie de cigarra espiritual chria del sol de las almas-para él Dies era ante todo luz-cantaba estremecido y la larga oración de sus obras místicas y filosóficas, rosarios de aspiraciones, son como el canto de la cigarra de Miramar. Y fué merced a él la lengua catalana la primera lengua vulgar en que habló la especulación filosófica, a principios del siglo XIV, como hizo notar Menéndez y Pelavo.

Blanquerna, el hijo de Aloma y Evast, después de recorrer estados, viene a quedar como en supremo grado en ermitaño, en cigarra de Dios. Va a hacer Denitencia en los altos montes en compañía de los árboles, de los pájaros y de las bestias, y en rigor no hace más penitoncia que los árboles, los pájaros y las bestias. ¿Qué le importa a la cigarra avunar y que el sol la escalde si tiene el canto? Quería estar y contemplar al Dios de gloria. «Una fuente y muy bella, una capilla antigua y una celda muy bella», nos dice Llull. Y hasta la calavera que hav allí, en la celda, en su caja nos la nacetró el ermitaño y sabía quién era-resulta un objeto bello; debe resplandecer al sol como una joya el hueso desnudo. Pierde alli su horror to muerto. De neche abria Blanquerna-nos dice Llull-las ventanas de la celda para ver el cielo y las estrellas y comenzaba su oración como más devotamente podía para que toda su alma estuviese con Dios y sus ojos en lágrimas y lloros. Pero no lágrimas ni lloros de dolor, sino de derretimiento, de devoción y amor y de gratitud al ver la obra de Dios. Esto no le de 11 a pero le digo yo. El texto litúrgico que alli, en Miramar, mejor encaja es aquel que dice en el Gleria in creekis is de: gratias agira libi propter macham gloriam tuam; te damos gracias, Señor, por la grandeza de tu gloria. Es lo que hay que cantar en cada Malloren y singularmente en el Miragnar de Valdemosa. Alli hay que das gracias a Dios por su o ra, sin pelirle nada más. Y se comprende que allí donde les cjeles y les montes y les mares narran la g'orig del Señer piete diera Llull reci raligar toda teología, porque alli el arte se bace razón y la razón arte. La fantacia la tor ado energo terrestre y visi-He ha cusiado en la rocueta florecida de Mallorea.

Termina el Blanquerna con el encendido Libro del Arigo y del Amado, que son jaculatorias misticas pres cada dia del año. Lil ro, dice el mismo Llull, compuesto al modo de los de los esufíes, que tienen pala ras de amor y ejemples abrevia los y que dan al l malere gran devoción. Se ve el abolengo más que oriental, africano líbico, del encendido chirrido de la cicarra espiritual mallorovina. La inspiración se la frajo viento lel Mediodia o leveche "lleveita" -, esto es. libico, acuso el encendido xaloc, el viento del Surer te. Tú que llenas el sol de resplandores, llena mi corazón de amor: le dice el Amigo al Amado, le dice la cigarra espiritual de Miramar al Sol de las almas cas bruñe el mar nacarado. Le decia el Amigo al paaro que cantaba en el vergel del Amado: Si no nos cotendemos per lenguaje entendimones por amor, porque en tu canto se representa a mis ojos a mi Areado . El vergel del Amado en que canta el pájaro

es Mallorca, una gran ermita ceñida por el mar de Cristo.

Para digerir y asimilarse el divino regalo de la visión de la isla de oro donde todo narra la gloria del Sol, no creo que haya mejor que recojerse en la ermita de la Trinidad de Valldemosa, a vivir unos días rutriéndose de los frutos de la tierra que se pisa y del aire del cielo y el mar cernido nor los olivos y leer el Blanquerna mientras se ove el febril chirrido de les cigarras. Y pasearse luego, no caminar, sino pasearse, entre aquellos olives centenarios de contorsionados troncos que fingen monstrues y vestiglos. Es el árbol que aspira a vida animal, acaso para poder cobrar una voz cualquiera con que decir, aunque inarticuladamente, la gloria del Señar. Aquellos olivos, como aquellas rocas, parecen aspirar a etra vida más alta. Son olivos ermitaños, y tal vez hacen, a su morlo, penitencia, Son olivos que tienen fisonomía, personalidad, porque tienen historia, esto es: alma. ¿Quién sabe si no overon los suspiros de gracias de Blemerena? Sólo conociendo algo la obra encendida de Ramón Llull, del juglar de Mallorca, del loco de Dios, de la cigarra del Cristo latino, se puede penetrar en la belleza espiritual de la isla de oro, en lo que quiere decir aquella fantasia divina encarnada er roca florecida y cenida por el mar de zafiro y de esmeraldas y de topacios y de nácares irisados; pero sólo conociendo la isla de oro y habiendo sorbido con les ojes su esplender fulgurante y habiendo visto sus rocas y sus olivos, que aspiran a más alta vida, se puede comprender la obra de aquel singular espíritu iluminado que peregrinó en el puente del siglo xa 3! My, «siglo epiléptico en que todas las pasiones buenas y malas llegaron a su mayor grado de furia y extr mosidad, hirviendo toda sangre y toda carne en

sed de deleites e en sed de maceraciones infinitas... (Menéndez y Pelayo.)

Al volverme de la isla de ore a esta Parcelona venía er el buque diciéndeme: «Gratius am tibi, Domine, propter magnum gloriam tuam!»: iGracias, Señor, por haber kulo a Espeña esa ermita abroxada por tu cielo y tu mar latinos!

Barcelona, octubre de 1916.

# LOS OLIVOS DE VALLDEMOSA

#### RECUERDO DE MALLORCA

A Pilar Montaner de Sureda.

Esa montaña costera de Mallorca, esa brava sierra florecida con que se vergue la roqueta para mirarse en el mar en que parece mezclarse su sangre, sangre de zafiro, con la sangre nacarada del cielo, es como una eranta en que rocas y árboles hacen la sabrosa penitocia de aspirar, retorciéndose, a Dios. Las cigarras, chrias de sel, estremecen el cielo y la tierra con su chirrido, brezando la siesta ensoñadora del mar.

Blunquerra recuneió el pasado para ir ahí, a Miramar de Vaildemosa, a hacer penitencia en los altos montes y en compañía de los árboles, de los pájaros y de las bestias, contemplando la aloria de Dios junto a una capilla antigua y a una bella fuente en una celda bella. De neche abría las ventanas de ésta—así nes lo dice el iluminado Ramón Llull, la cigarra loca del dies del Mediterráneo—para ver el cielo y las estrellas, y comenzaba su oración como mas devotamento podía para que su alma estuviese con Dios y sus que en lágrimas y lloros. Lágrimas que le brotaban con la pureza con que brota de la roca el agua de manantial; lágrimas que eran lluvia del cielo, del alma. Y Blanquerna entonó allí, al modo de los sufíes

que tienen palabras de amor y ciemples abrevia los y que dan al hombre gran devoción, el canto del Antigo y del Amado. Y le pedía a Dios que, así como loca al Sol de resplandores, le llenase de amor el corazón.

Los penitentes olivos de Valldemesa, los olivos ermitaños de Miramar, se acuerdan de Blanquerna, cuvos suspiros cernieron con su follaje antes de que fuesen a acostarse y anenarse en el mar de zafiro. T si alguna vez, vencidos por la pesaduenhe de los años. los olvidan, recuérdanseles las cigarras, que narras, a gloria del Señor. Las ejgarras enirrua estremecida en la ermita de Mallorea, diciencio: Ciratias agimos tibi.

Do sine, me oter magnet gloric, toum.

Las rocas y los árboles aspiran adí a una vida to is alta, a una vida de conciencia centemplativa, Aquellas rocas de las encantadas calas, las que con el canto estronccido de sus colores enloquecieron al pobre Mit. fingen extraños monstruos que no son sine la aspición a un cuerpo en que encarna un altea contempostiva. Aquellos acantilados que cuelgan sebre el mar y que parecen carnes desolladas al vivo, desgarra is por el cilicio y las disciplinas, hacen la sabrosa peratencia de buscar a Dies. Hanse de ollado así para que el sol les penetre en las entrañas. Y esas outrañas rocosas de la roqueta de Mallorca están fichas de ventrículos, de recónditas celdas dondo el gua sueño y foria también cuerpos que aspiran a la conciencia.

Aquel olivo que lleva su copa como una eporme cornamenta enramada y se tiene en el melo con sus costro patas; aquel olivo como un monstruo parcontológico, les que se agarra i la roca o es que quiere

desprenderse de ella?

Es s olivos han vivido, y constodo lo que ha civido y no sólo ha veretado, trenen au hirrira V como tedo lo que ha viver y time hi tri, co se, con pendente, ca la una de clius con su iscuema, con su

carácter, con su alma. Ancianos ermitaños, cobran esos olivos toda su alma como los hombres la cobran, cuando las arrugas les surcan la frente, cuando las megillas se les retuercen, cuando las barbas les blanquean, cuando tiene cada uno sus pliegues. Que no sio honda razón estética siempre que se representa a un hombre que vivió en la historia y llegó a viejo, representasele en su vejez más que en su mocedad. El retrato de mocedad sólo tiene valor para el amor que no entiende de historias y que en vez de vivir vegeta.

Junto a Santa María, en el llano de esa requeta de Mallorea, vi un almendral que es para el arboricultor una maravilla. Están los almendros en correctísima formación, como un regimiento bien instruído y disciplinado, guardando escrupulosamente la fila. Y tidos son iguales, exactamente iguales, aquellos reclutas de la arboricultura. Cada uno con sus tres grandes ramas: todos bien esponjados para que el sol llene sus copas. Puesto uno en una fila y enfilándose con la mirada sólo ve al primero, que cubre por entero a los de nas de la fila. Y dan sus almendras, que no son das aceitunas appargas de los vicios olivos ermitaños de Validemosa, Y aquelles almendros reclutas, disciplinados, uniformes, alineados, de Santa María, no aspiran a la conciencia. Verdad es que tampoco ven al mar, espejo de los ojos del Señor.

Decía Rusiñol de esos olivos que son como ciertas poetas que se retuercen y atormentan y contorsionan el magin para parir un soneto, y así ellos se retuercen, atormentan y contorsionan para dar aceitanas. Pero es que en una amarga aceituna se sabe más a la monciencia de una vida más alta que no en una dulce almendra. Y en un soneto puede ir toda un alma torturada.

i Pero sufren al retorcerse así? No, no sufren, Esos

retorcimientos cen como les penitencias de Blanquerna en les altes mentes y en compania de les árboles, de los pajares y de las bestias; esos retorcimientos son como la queja del chirmdo de las cigarras. Es el amor al Sol, que toma formas de penitencia y de maceraciones.

Como aquellos ermitaños envejecidos en buscar a Dies, no les queda a los olivos más que los huesos, la piel y la cabellera. Y tampoco la requeta, la gran ermita ermitaña que es Mallorca, tiene sino huesos, huesos de roca, atezada piel y frondesa cabellera de áre los, diese, elm reles, hierares, alectrobos, pinos, encinas... nacen de la roca. Y es la reca como ragos de sed en largos sigles cristalizades. Serbiendo, embabecido, por les ejes la fugurante ne rmosura de las reces casteñas de Mallorca, ocurros me fanta car si ne ceran esas recas e tal mitas de la llavia de rayos de sol que le continuo y tea sebre el mar de la isla de oro.

Aquel energe dra ón de la recadada, que retorciéndore se vuelve a ruirar a tierra cuando va a sucera case en el neur y así se queda, espiciolo, receleso, el les cise de Miranar, le la ver en el fondo de su ojo al ciele tecuado al americado océano. Y nos habla de les acosames de la Olica. Perque aquil es el mar horactico, el mar de color de vina, el de liseita y Caribdia, no el mar tenebreso de Cantens el de Adamastor.

A colles icjes o'ves enelites, e, maian s, overon la suspie s le Blanquerea, y baldan cido también les alurdes de las brestes de Jaime el Compistador. Y over a les grites que lanzaban Calvit y Basa en el cestillo de Abró enendo a manes de Allanso de Aracón per ció la breve independencia del taritivo reino de Mallorca. Aquellos olives saben Historia. Y no la sal a las al nendros disciplinados del regimiento ar-

córec de Santa María. Los unos son cenobitas, los otros sen mercenarios.

iSe acuerda usted, amiga mia, cuando tendidos allí, sobre la roca, al pie de un árbol, entre aquellos cenobitas vegetales, usted, su marido, Gabriel Alomar y yo veíamos al sol acestarse entre los nácares de la hintananza del mar latino? iMediterráneo! Es ya de por sí un verso adónico para cerrar tres sáficos encecia como si el último asomo del sol, su coronilla, fue se la cumbre de una roca que se alvare allí, a lo lejos, donde el mar coje por fin y sujeta al cielo y le pone pecho sobre pecho domenándole. Desde allí, desde donde se oculta a nuestros ojos el Sol, puede parecer, al ocaso, le isla de ore, la roqueta de las cigarras y los olivos, otro Sol que se acuesta en se sangre azul.

Dejénde se embriagar por la luz del cielo de Mallorca, del cielo más que del Sol—que es un cuajaron de acuella luz—, como de él se embriagan las estremecidas cigarras ermitañas de los olivos, se comprende que Blanquerna renunciase al papado para darse a

la vida de ermitaño.

«Que el consuelo de morir sin pena bien vale la pena de vivir sin consuelo.»

Así, r. sa un cartelito a las puertas de las celdas de los ermitañes de la Trinidad en Miramar de Valldemora. Pero eso no es sino expresión latúrgica ermitaña, praque allí no se vive sin consuelo ni en pena. Allí el alma se retuerce poco a poco, sin retortijones ni delores, soñando en la muerte, en Dies, en el sueño inacabable.

El pobre Rubén Darío, en acaso su última temporada de alguna paz v de ilusión de enmienda, en la que pasó en la que fué Cartuja de Valldemosa, huésped

del generoso Juan Sureda, visitó en la ermita de la Trinidad a un anciano ermitaño que se había ido allí a acostarse, a merir. Y el poeta oua tan exquisitas olivas, llenas de éleo de consuelo, nor ha cejado en sus amargos cantos, pensó en lo que pudo laber sido y no fué. Y allí más abajo, junto al mar en los lomos de la Feradada, queda aún entre unas piedras el humo del fuego que encendió el poeta para cocinar un arroz, ataviado él en tanto de e cinero. El humo ese acabará por borrarse y acabarí per desaparecer teda la cocinería del gran poeta, y cuando nadie pruebe de sus arroces literários, quedarán las generosas aceitunas poéticas, henchidas de óleo de consuelo, que nos ha dejado en cantes como acred que en Validemosa, en la que fué morada del abad de la Cartuja dedicó a ésta.

Sólo el que con el alma recojida ha oido en silencio el chirriar de las cigarras estremendas de 4 en las copas de los viejos olivos cenobitas de Valldemosa puede aprovechar la lección espiritual de la requeca de Mallorca, vasta estalagmita de la fluvia de luz del cielo sobre el mar latino.

## LA TORRE DE MONTERREY A LA LUZ DE LA HELADA

Hiela, corre un cierzo que corta el respiro: pero desde el azul acerado vierte un sol desleído una luz clarísima que corta también las sombras y dibuja los relieves del campo como si fuesen de arquitectura

Perque esa luz limpidísima, clara como el hielo, sin brumas, diríase que, no ya luminiza, sino civiliza a la Naturaleza: hácela civil, que es hacerla más que humana. Que humanizar es va mucho; pero civilizar s más. Civilizar, hacer civil o si quercis ciudadanizar-, es sobrehumanizar, Humanidad nos parece para el hombre todo; pero civilidad es para él más: es más que todo, porque es el porvenir que jamás ncaba de cumplirse, es el ideal. Todo es lo que hay, y oue hay de permanente; pero más que todo es lo que sobre lo que ha habido y hay habrá. Todo es el nasado que se condensa en el presente; más que todo es la eternidad, que abarca el pasado, el presente y el futuro. Todo es el universo, y más que todo es el pensamiento parque el pensamiento sobrepuja a todo lo pensado y a todo lo pensable, y rebasa de ciros.

También la ciudad es Naturaleza; también sus calles, sus plazas y sus torres enhiestas de chapiteles son paisaje. Y sus líneas son come las lineas de estes

campos. Algunos dicen que barrocas, No todas,

Los escarpes de esos arribes que del vasto tabia o de la Armuña bajan a las riberas del Tormes son como contrafuertes de una gigantesca seo, son arquitectónicos. Hay lugarejos que parecen esculnidos en la tierra del piramo, en la reca más bien. Y tal negrillo junto a la espadaña de una iglesiuca lugareña, que a mucho mivar acabaríase por dudar coál es el arbol y cuál la torre. Y chora que los árb les en escueicos, en mondos hueses negruzcos, parecen columnas de templo arruinado al que se le hundió la bóveda.

Corriendo las tierras ibériens, de estas desnudas, de reca, tro se os ha ocurrido imaginaros a lontananza que aquel teso es una caredrel tarro a?

Y aquí, en cambio, en la ciudat, en se uno en vasta ferración de légica. Les la dires, como nediceperos, lecontaren estes pardos cerales o estes corales de como activa de sul desmudo del projecto.

Cara una de ostre el less de piedre de est s'edificies, dirínce uma nos se frase provitectópica, un ried no de la cos. La ana ir se cu' ins y se condon e todo un sistema de ideas, do pensanientes. En ei (it do del drave je mertal de Carlerón, de la pareja del Daviete, en la vida es sacio, est condensadaacubo de leer que dice lastramente l'armelli (en su ol ra La rita i un Secono) la ungares de tolas las filescies mundia ess. Por una fres percincada en la monaria de las avesas a finada an custa, coda uno de lo. Pie mb i de Greejn paer estas di ti subi s eterrizionse en el personieno de su pueblo como and side decision and southerness. Y und forest, and sonte ein einet, civil més a le hornena, es un estitujo de permiente en que la economia de unarrial y do esinorzo lapto se llevó al class del trianto, Las Pircipilles son inque esas fraces de piedra pre se alzan de les amonas del desierte; una interna tense, como

un período demesteniano, o mejor como un período pericicano, tal y como Tucídides nos los ha legado para siempre, es el Partenón. Y estas terres son frases también, frases civiles, sentencias de civilidad hecha Naturaleza.

Yo no sabré traduciros en palabras sonoras, y que aun siendo aladas queden—se queden volando y cerniéndose—, lo que esta armónica frase de piedra tallada que es la torre de Monterrey me dice, nos dice, a la luz cortante y fina de estas mañanas arrecidas de invierne, cuando la helada duerme en vano en las cresterías de su pingorota; pero sé que es una frase cuando se destaca sobre la azulez del cielo. Y si los hombres pasan y quedan, estas piedras quedarán diciéndole a la Naturaleza que hubo Humanidad, hubo civilidad, hubo pensamiento; quedarán hablándole de plan, y de orden, y de proporción al universo.

LY por qué no han de saber geometría, matemática, eses planetas que recorren el espacio según las leves que ellos mismos le enseñaron a Kepler? LNo es una gran ciudad, la ciudad de Dios, el Supremo Arquitecto y habitador de ella, esta máquina única del

Universo mundo?

Todo esto es un sueño, iconforme! Pero este sueño de piedra, a la luz cernida por la helada, nos dice que el sueño es lo que queda, lo duradero, lo permanente, lo sustancial, y que sobre él, sobre el sueño, como sobre el mar las olas, pasan rodando nuestros dolores y nuestros goces, nuestros odios y nuestros amores, nuestros recuerdos y nuestras esperanzas. Las olas son del mar; pero las olas pasan y el mar se queda: los dolores y los goces, los odios y los amores, los recuerdos y las esperanzas, son del sueño, del sueño de la vida; pero ellos, dolores, goces, odios, amores, recuerdos, esperanzas, pasan y el sueño queda. Y se queda con hecho piedra, piedra terrena, pero civiliza-

da, piedra civil, o piedra espiritual, frase acuñada para siempre, monumento aere perennias, más duradero que el bronce.

Este sueño de piedra entra al alma y cae en ella, dentro de ella, más dentro de ella: en el alma del alma, en lo que está más dentro del alma misma, y arrastra a ésta, a nuestra alma, al cimiento de las almas todas, como las olas, pasajeras, al mar de las almas. iEs un mar? iEs un líquido? iNo es más bien un páramo, une llanada, un cimiento pétreo de toda laya de edificios para albergar el pensamiento humano civil? iY no es cada una de nuestras almas un sillar que le vida talla- la talla a golpes, con dolor y goce, con odio y amor, con recuerdo y esperanza para que forme en la gran seo humana, civil, en el templo y casa de nuestro Dios civil y humano?

Fué ayer, fué hace un memento; es decir, fué hace más de veinticince años el fercio de una vida bien cumphóa—cuando te vi por vez primera, torre de Monter ey, y me llevas más allá, mucho más allá de esos veinticinco años, a cuando, sin haber nacido, te contemplaba ¿dónde?—, y con elle me llevas de aquí a dentro de veinticinco años, más allá, mucho más allá, a cuando, después de muerto y bien muerto, te siga contemplando, siga vaciendo y posande en el fondo del mar de las almas esta mi visión de ti que se me acuña en el alma en estas contañas de rayos de sol cernidos por la helada. El sueño queda. Es lo único que queda: la visión queda.

El espiritu, cuando suire o coza, cuando odia o ama, cuando recuerda o espera, se hace tierra, se hace agua, se hace fuego o se hace aire; y la piedra, cuando piensa civilmente, se hace espiritu permanente, cuajado, cristalizado, sustrativado. Esta torre es un diamante de espíritu.

¿Y qué dice? No dice nada que no sea ella misma;

se dice a sí misma, se proclama inmortal, se afirma. No importa que un terremoto o un bombardeo de guerra humana—que es otro terremoto—u otro accidente traído por el odio de la Naturaleza o el de los hombres, abatiéndote a tierra te derrumbe, esparciendo sin orden ni concierto tus sillares, torre de Monterrey, porque tu visión quedará. Quedará hecha cimiento de las almas que te contemplen.

Y al alma que te contempla le dices torre de Monterrey, que dice cuanto decir cabe quien se dice a sí misme, quien acierta a expresar su persona, quien legra ponerse desnudo de espíritu a la luz de helada del mundo civil y se convierte así, para los otros, en estatua. Lo sumo que pueden ver los hombres es a otro hombre, y si una vez le vieran del todo se lo

llevarían consigo para siempre.

Y esta torre v otras torres nos meten al ánimo el ansia tormentosa de decir lo indecible, de dejar en la alada palabra que vuela sonora, y pasa, y se pierde, lo que no pasa ni se pierde: la visión que queda. Decir lo que se ve v decirlo de modo que se vea ovéndolo: ver la que se ove: he aquí todo el secreto del Arte. El Arte hace ver a los ciegos-y lo son muchos que espejan con los ojos en la mente lo que tienen delante, y les hace ver con la palabra; el Arte have oir a los sordos--v lo son muchos que resuenan con los oídos lo que les suena en su derredor-, y les hac coir con la visión reproducida. Un poema da vista al ciego: un cuadro da oído al sordo. El Arte funde los sentidos, descendiendo a lo que les une a su común cimiente, y ascendiendo a lo que los une también coronándolos.

Mi torre de Monterrey, no esta que tengo ante los ojos al salir de casa en estas mañanas arrecidas y de sol acendrado, cuando voy a leer con ellos, con mis alumnos ilástima de hermosa palabra, degradada por el abuso oficial! , al divino Platón: mi terre, la que lievo en el cristal, de la mente camo una visión que, espajada en un lago, el cristalizarse este quedase por encantada magia en el para siempre, esta mi torse mendios que quien se dice que la para siempre también. No te importe, almo mia, lo que digas si te cices. ¿Es que cres más que una fease del pensamiento de Dios?

El pensamiento de Dies es la Historia: la historia humana, la historia civil, la historia de esta humanidad civil en que Dies se hizo hambre, a habitó entre les hembres, y preclamó que su reiro, el reiro de Pior, esto es, el reino del Combre, el reino del Dic-Hombre, no es de este mundo de dolores y seces, se olios y de ameres, de recuerdos y de esperanzas, Porque el reino de Dios, el reino del Hombre, es del pensamiento, que esti sobre dolor y goce, sobre odio y amor, sobre recuerdo y esperanza, aurique con elles se haga, como con piedras se hecen las torres que en la Historia quedan. El pensamiento de Dios es la Historia: la Historia es lo que Dios piensa, lo que va persando. Y el que vive, de un modo o de otro, más o menos visible y audible, por de acro de cha que se., en la Historia, vive en el pensamiento de Dies y en el se queda, y se queda con el pensamiento en Dies. Y vive en la Historia todo el que, queriendolo o sin quererle, a sabiendas o no, centr buye a hacerla todo el que tiene, por oscura y vacilante que se s. conciencia civil. La muerte absoluta es la increciencia.

Y esta mi torre de Menterrey me baida de nu itre Renacimiento, del renacimiento español, de la españolidad eterna, hecha piedra de vi lón, y cue l'se che me diga español y que afirme que si la vida es entre el sueño es lo único que que as, y lo otro, lo como pasan el dolor y el goce, el odio y el amor, el recuerdo y la esperanza. Sí; la vela sin sueño no es más que digestión y respiración, aliento que se va. Sople, aliento, pneuma, anima, spiritus, llamaron a lo que sobre puestro cuerpo no es sueño; y el soplo

pasa, pero el sueño queda.

«ila vido es sueñol», afirmó el hombre español que creía en lo sterno y lo sustancial, y los que no creen en ello dicen en la necedad de su corazón diciendo: ila vida es un soplol» Y la torre de Monterrey, mi torre de Monterrey, mi torre del renacimiento español, de la españolidad renaciente, me dice que la vida no es soplo que pasa y se pierde, sino sueño que queda y se gana.

Cuando al salir por las mañanas la torre me die: «iaqui estoy!», yo, mirándola, le digo: «iaquí estoy.»

Salamanca. 28-XI-1916.



### AL PIE DEL MALADETA

En estos seis meses en que nada os he dicho, lectores míos de La Nación, he recorrido tierras del Alto Aragón, al pie del Maladeta, el gigante del Pirineo; y luego, bastante después, restregué mi vista con la visión del mar latino, en Valencia la de los naranjos.

Apenas empiezan a sentárseme en la conciencia de la memoria, y a la vez en la memoria de la conciencia, las impresiones de aquellos valles del Alto Aragón, de la provincia de Huesca, al pie del contrafuerte de los Pirineos.

Hace poes he leido un librito francés, de un M. Laborde, casi español, hijo de una española—de vasca española y criado en gran parte en España, que se titula Il y a toujours des Pyrénées (Todaria hay Pirineas). El empeño del autor es estudiar el hecho y las causas de la incomprensión mutua siquiera pareial entre españoles y franceses. Y si aun hay Pirineos en este sentido espiritual, en el otro, en el material, basta llegarse a su pie para percatarse de cuan formidable barrera ponen entre ambis pueblos.

Desde le cumbre del Salvaguardia, eneima del portillón de Benasque, y teniendo a un lado el gigante Maladeta, contemplábamos a nuestros pies la llanura de la dulce Francia hearnesa. Debajo de nosotros, casi a plomo, unas lagunas a que bordea el sendero que lleva de Benasque a Bañeras de Luchón; más allá, tras unes anecleos de arboleda, este pueblecillo veraniego, y más lejes, cafamana en ci llano que se pierde y en lo itanama se confunde, brumoso, con el cielo del besi o te. Tarbes, la patria de Foch. Y todo ello tendido dalcemente, acaricisdor, blando y respirado nel 17.2. A cira balo la precesión solemne de los cigantes de los Puriness, la escuadra de las peladas cumbres. Y a ás acá, e nuescos pies también, las tierras ásperas y bravias del Alto Aragén, el valle de Benasque. La vertiente francesa del Pirineo es más risueña, más cultiveda, más civilizada, pero mucho menos grandosa que la españela, aunque esta se halle más calva y despoblada.

La subida al portillón de Benasque, desde esta villa a través de la encañada de su valle, es una inmersión en tierras y tiempos de braveza primitiva, Aquellas cascadas, que no han sido aún presas para menosteres de industria, para saltos de agua negociables. le mueven a uno dentro del espíritu la tarbina de los inquietadores pensamientos eternos. Dejaba a mi cabalgadura, rienda al cuello, que fuese a su talante, va que ella conocía el camino mejor que yo, s lo prudente era que me guiara en vez de vo guiarla. . per entre pinos, abetos, sauces, bojes, frambuesos v avellanos iba, levendo entre las cumbres y en los desfiladeros la lección eterna de la naturaleza. No lección alegre, no. El campo, y sobre todo la montaña. cólo le alegra al que no tiene la conciencia de la responsabilidad de la vida.

En uno de aquellos vallecitos altos unos pobres hombres segaban, a fines de agosto, centeno, que alli llamaban blace. Lo trillarán después acuso a látigo. Y los hombrecitos, abrumados por las montañas, que les quitan luz de sol, parecían hormigas. La montaña achica al hombre, porque se agazapa a vivir a su pie

o en sus rinconadas y repliegues. Sólo se engrandece cuando pisa su cumbre; ¿pero qué montañés gusta de subir a ella? El montañés no es hombre de las cumbres, sino el hombre de los repliegues del pie de la montaña; no es el que domina a ésta, sino el que es dominado por ella.

Y seguíamos entre pinabetes, árboles tronchados al borde de las cascadas, que fueron torrenciales, junto al enebro enano. Y llegames al pie del gigante Maladeta, y en su falda hicimos noche en la Reselusa, a 2.133 metros de altura, donde el Cantro excur-

sionista catalá ha levantado un refugio.

Los catalanes empiezan a rendir una especie de culto al Maladeta o Malheida, a la montaña maldita que cantó en su poema Canigó su gran poeta mosén Jacinto Verdaguer. Verdaguer, en su poema La Malehida, poema pemposo, más elecuente que íntimo, dice que los extranjeros, al verlo de lejos.

Aquel gegant excleman es un gegant d'Espanya, d'Espanya y català.

Les araconeses, en embargo, protestan contra eso de que el Maladeta sea monteña catalana. Una de sus vertientes está en Aragón, en la provincia de Huesen, y los que a su pie viven hablan aragenés y no catalán.

El norma que Verlaquer dedicó al Maladeta y que forma parte del Canigó, no es, ni con anucho, de lo más exquisito, pertico e intimo del gran poeta. Purece más bien una composición académica, brillante, sí, any brillante y any imaginativa, pero compuesta teniendo presentes preceptos clásicos de retórica, y sobre notas de turista y de erudito y de filólogo. Víctor Hugo y Zorrilla andan en él. Abunda, es cierto, en rasgos de feliz elecuencia, como decir que po-

dría servir de esqueleto a continentes más amplios: v al ángel, de gradería para volverse al ciclo: a Jehova, de trono: que es el Pirineo un cedro de portentesa aizada en que, como las aves, hacen los pueblos en su enramada un nido de que ningún buitre de razas les podrá desalojar; que su yelmo es de dos horas de ancho y de cuatro o cinco de largo, etc., etc. Es, ciertamente, de una poderosa inspiración, pero más oratoria que poética, lo repito, aquello de: ¡Oué gritos más horrorosos debió lanzar la tierra al parir en sus añes inveniles esa sierra! ¡Qué días de pataleo! ¡Qué neches de gemir para sacar a la luz pura del sol esas montañas del centro de sus cráteres, de lo hondo de sus entrañas, como clas de la mar! Y luego nos cuenta, más que nos canta, aunque en verso muy sonoro v acompasado, cómo un día el terremoto resquebraió su corteza, surejó un rio de aguas hirvientes de espuma de granito que, al besa belado de los aires. se ijó en la tempestad. Pero a toda ello, como a lo de que ni las águilas ni las bes llegan a lu cumbre, le falta intimidad lírica. Verdaguer no se metió el Maladeta en el corazón. Ni podía metérsele en él recorriéndole. Para esto era menester verle desde fuera, frente a frente, de donde se le abarcase entero. Y ver a aquel gigantesco diamante como algo espiritual.

Ibamos subiendo, al paro de nuestras caballerías, al Salvaguardia, frente al Maladeta, de noche aún, cuando empezaba a blanquear el alba er l'alto cielo. Apareció la aurora, aquella aurora de dedos de rosa-endodáctilos»—, de que hablaba llomero, y la metáfora sigue tan fresca. Pero la aurora, antes de abrir la puerta del sol con sus dedos de rosa, refrescó éstos en las eternas nieves de la cumbre del Maladet, acuricián lele con ellos. Se enrosaron también las nieves. Y empezó a bajar la luz del cirlo.

Porque allí, en la alta montaña, entre las cumbres, la luz nos baja del cielo y no como aquí, en la grandiosa paramera de Castilla, que es toda cumbre, donde el alba brota con el sol, de tierra. Aquí la luz nace del suelo, y el sol, como inmensa amapola encendida, estalla del suelo, en el horizonte. Y todo el campo queda de pronto, y de una vez, iluminado. Se ve nacer la sombra pálida y larga del toro que pasta junto a una encina y la de la encina. Allí, en la montaña, al pie del Maladeta, encendía ya el sol las cumbres y todavía quedaban sumidos en sombra los valles y los hombres que en ellos se afanan por vivir de lo que la montaña les da.

Vimos de una mirada todo el Maiadeta, como una inmensa pirámide, como un gigantesco diamante más bien. Pero no se me ocurrió decir: «icuánta tierra!», como se me ocurre al descubrir el páramo inmenso que sostiene en redondo el cielo. El mar nos da más la impresión de la grandeza que la más formidable catarata. La llanura, como el mar, es estática; la montaña, como la catarata, dinámica.

Aquel hombre nacido y criado allí, entre montañas— y el que esto como las dicenació y se crió también entre allas, aunque no tan grandiosas como las del Pirineo aragonés—agazapado al pie de ellas, es bravo, pero de una bravura defensiva. Los montañeses aman su independencia, pero una independencia negativa, defensiva. Los grandes conquistadores se formaron en la llanura, fueron hombres del llano, aquí, en España, extremeños. Y esto lo sentí el día en que desde Yuste, donde murió Carlos I de España y V de Alemania, el hijo de la Loca de Castilla y del hermoso de Flandes, el nieto de los Reyes Católicos de Castilla y Aragón y de los emperadores del Sacro Romano Imperio Germánico, desde Yuste, al pie de Gredos espinazo de España, contemplé, pruñi-

da al sel, la recia paramera de Extremadura, Entonces, en agosto de 1911, dije:

> Del pièlago de tierra que entre brienas tiende e lus pies, rqui, sus para actes, con leras por espumas, volaron del Dorado a la conquista buitres aventureros, mientres hasti de del perenne embiste de la rieria, en'erreda aqui a lu vista, su majestad en Yuste, Carlos, Emperador.

Asi le decía a Gredos, hace más de ceho años, y en la vanidad de la gloria y en la vida eremítica pensiba hace seis meses, al pie del Makaleta. Y sólo al trear etra vez el llan, el ancho y redende llano de Cistilla que es, repito, toba él cumbre, velví a encontrarme el hembre de lucha y de e aquista. Pero traía en el causón, apretada en él, la visión de la gran pientada de la gran pientada de la crea mentada le que care el Garrena. Perque el Garona, el río de la Aquitania, el de los Gireramos, tobas que primeras aguas, las de su raíz má larra, en España, y de una montaña española.

Alli e rea, el valle de Arán, que siendo español, ese per e un cio en la vertiente francesa o setentrional de la Diruces. Es un veile en cierte modo cuatrillucie da loncua natural de etlos, le casera y familiar, es un patuí ne virto carcón; entienden y aun tablen, aderés el estien, mos estin enclavades en la practicia de Leriducet e práci, que es su lenguaje el ial administrativo, y el francés, ya que es con francis en la que principalmente se comun can, quedendo en los meses de invierno incomunicados, por les nieves, con España.

Pero de esta etra barrera, de la barrera lingüísti-

ca entre España y Francia, y conexionado con ello, de mis observaciones lingüísticas meses después en Valencia, quiero ahera deciros algo.

Salamanea, febrero de 1919.



# LA FRONTERA LINGÜÍSTICA

Apenas hay a lo largo de la barrera toda del Pirineo, que separa a España de Francia, un punto en que las lenguas española y francesa vengan en mutuo contacto, y por lo tanto, en conflicto, pero también en cambio recíproco. Lo mismo de un lado que de otro, se hablan patuás, dialectos y lenguas regionales.

Acaso donde más se pueden mezclar o entreverar. por lo menos el español y el francés, es en el extremo occidental de la frontera, en el país vasco, ya que tanto en España como en Francia el vascuence declina, languidece y hasta agoniza. En San Sebastián se oye más español y en Bayona más francés que vascuence, y aun en Irún y en Hendaya, poblaciones fronterizas de un lado v de otro, es más fácil hacerse entender en español o en francés que no en vascuence En la parte francesa hav comarcas en que el vascuence se ha defendido mejor que en España, lo que se debe a que allí donde acababa el vascuence o eusquera, empezaba el bearnés, que servía como de cojinete entre aquél y la lengua oficial, que es la invasora, mientras que en España el eusquera se pone en contacto y conflicto inmediato con el español oficial.

Siguiendo el Pirineo de occidente a oriente, vienen de un lado y de otro dialectos no oficiales: de este lado español el cheso, hablado en Echo, valle de Ansó, y luego el benesqués y otros diajectos a to-aragoneses. para entrar en seguida en la región del catalán, hasta el etro extremo de la frontera y del lado francés háblanse también dialectos: bearnés, gascón v por último catalán, en el Rosellón. Y por cierto que mientras aquí, en España, piden los catalanes-españoles la oficialidad y la obligatoriedad para todo funcionario público que allí ejerza, de su lengua catalana, jamás se les ha ocurrido, que senamos, pedir una cosa análoga a los catalanes-franceses. A los voluntarios cacalines que han luchado por Prancia, ne por Cacaluña, en las trincheras, se les ha hecho firmar un documento en que piden la soberanía de su Cataluña, en que va como esencial y prinordial atributo el de dar la enseñanza pública en catalán; pero si al mariscal Jeffre, que es de Rivesultes, en el Rosellón, donde se habla catalán, se le pictese que franca un documento pidiendo a la República Francesa que en su ciudad natal se enseño en las escuelas en catalán y el francés como accesorio, aqué diria?

El Pirineo es, sin duda, una berrera entre España y Francia, pere lo es mucho mayor esa zona de lenguajes regionales que los separa. Y donde ella se ha adelgazado o debilitado más, la emprensión mutua y la semejanza son ragiores. San Sebastián tiene mucho más de trancés que Gerena y Bayona tiene mucho más de español que Perpiñan. Sin que esto quiera decir que Gerena sea más española que San Sebastián o que Perpiñán sea más francé, que Bayona.

¿Conseguirán los catalanes, si legran la absoluta autonomía interral, la soberanía de Cataluña que abora existen a España, suscitar, llevados de un imperiala no lingüí, tico, el renacimiento del catalán en el Resellón francés? Porque en el Resellón, en la Cataluña francesa, no se siente esas ansias de personalidad colectiva diferencial, a base de una lengua privativa que se siente en la Cataluña españela. El catalán francés, como el provenzal, y el languedociano, sabe expresar y verter su personalidad toda y la de su región en el más puro francés de Francia. No es Mistral más provenzal que Daudet, por ejemplo. Y es que la revolución, sacudida liberal, si es que no también democrática, unificó los espíritus. La democracia podrá alguna vez despertar y mantener esas diferencias, pero el liberalismo y la libertad misma las borran. Y la democracia no es necesariamente liberal. Puede muy bien ser reaccionaria y esclavista. ¿No eran acase los secesionistas de los Estados del Sur de Normamérica tan demócratas como los del Norte?

No les faltan, en efecto, a nuestros catalanes pujos imperialistas en cuanto al idioma. Pretenden algunos de ellos reconquistar para el catalán los pueblos que está perdiende o que ha perdido ya. Entre ellos el de Valencia.

El valenciano de hoy es al catalán algo así como el gallego al portugués. (La lengua, quiero decir.) El valenciano es un catalán despotencializado y pronunciado bastante a la castellana, así como el gallego ha perdido casi toda la fonética portuguesa para acercarse a la castellana.

En Valencia se habló antaño catalán lo misme que en Barcelona. El empeño de algunos valencianistas de distincuir el antiguo lemosín de Valencia del catalán es una puerilidad. La lengua en que escribieron en Valencia el libro de caballerías Tirant lo Blanch mosén Johanot Martorell y mosén Martí Johan de Galba, valencianos, es la misma que la de la Crómica, de Ramón Muntaner, que era, por cierto, ciudadano de Valencia-nos lo dice él mismo — y la lengua de las torturadoras poesías de Ausías March, valenciano, es la misma que la de Jordi de Sanjordi, poeta catalán. Hasta

el siglo vy nadie distinguirà el valenciano del catalán.

Luego el vajenciano fué haciéndose un dialecto rural y de artesanos de la ciudad y no le alcanzó el renacimiento literario catalán de hace casi un siglo. Y Loy la prosa literaria de Valencia es la de las novelas de Blasco Ibáriez y su lenguaje poético es el del dulcisimo Vicente Wencesho Ouerol. En las Ringas de este, que son de lo más exauisito, intimo, sentido, puro y noble que produj, la lírica castellana, en geperal tan pobre, érida y verlosa, en el sielo viv, hay unas poeas, muy pecas, en cacalán. En catalán, ich?, no en valenciano; en el catalán literario que restauraron Arilan v Pubjo v Ors, no en el valenciano que se habla en le Vatencia de Querol, no en la lengua de le casa de éste, no en aquella lengua de que el mismo poeto en una de sus mejores precías den erscellano ciare! In intulada lusente, en que canta a lu Valencia decia:

Canción de amor en el materno idioma por los sendoros, orando el altra acoraça.

Cima Consul cuiso cantar al a sor, al amor a novia en sus Cartas e María, el amor a sus hermators. A la nomoria de mi hermana. Adeia, Cartas a nis l'ermanas—, il enem l'ial. Le Vochebuera—, lo bizo en castellano y no en valenciano, y mucho menos en catalán.

La literatura actual valenciana, en el valenciana que se hel la y a las veres al l'llingüe, es la de los fresquisimes y saindisimes cainetes de Eduardo Escalante, escritor desde 1861 a 1869. Un estes sainetes es donde hay que un a buscar el valenciano que habla y entiende el pueblo. Les personajes hablan ya valenciano, ya español, ya un chapurrado de ambis, ya pretenden hablar español para darse lustre, pero estro-

peándole, de donde el autor saca efectos cómicos. En el sainete Fuchint les bombes (Huvendo de las bombas), «Seledonio» tiene con «Martínez» este diálogo: S. IY usté qu'es de Bocairente!-M. ¿Qué quiere de sir con eso? ... S. Que para darse de lustre-nos habla aqui en extranjero.-M. Yo lo que hablo es l'español - qu'es lengua que da respecto-v estuví pa ser marqués...», v «Seledonio» acaba diciendo: «Y a parlac en valensié -- la lengua dels meus aguelos». Martinez se que a otra vez de que su mujer, Genoveva, este hablando siempre «valensiano» y a Manuela, que llama a un chico Estanislaro, le corrige: «Pero, iqué vaiensianota' di... Estanislado». En otro sainete - Les chiques del entresuelo (que no hav que traducir). Ramona dice a Pure, su hermana: «Parlenli en castellá; may se donen importancia». En Cheronni y Riteta, a un pedantuelo que dice de una que no se muestra «artica a su amor, le dice Miguel: «Con el valensiáno'l usa molt, la paraula la té mes espeletiva-en castellano». Es decir, que usan del valenciano «en us de la oteromia...» o autonomia, como dice Mariano en Le Chair, y por ser su lengua propia, pero así como Escriente escribió en él sus sainetes, a ningún valenciano se le ha ocurrido aún, que yo sepa, escribir trac «lia e drama en él. Y es que si pariera un drama on valenciano, el público estaría esperando cuándo salía el chiste y no acabaría por tomarlo en serio. Hasta que no le eduquen a ello...

Por todo esto, cuando Cambó, el «leader catalanista», fué a Valencia a una sociedad popular y se puso a hablar en ella en catalán, le silbaron sin dejarle continuar. No les hablaba en valenciano, sino en catalán, y les valencianes de hoy, del pueblo, no entienden nejor el catalán que el castellano o español. Y es que c¹ acto aquel de Cambó les pareció un acto de imperialismo: iba a reconquistarlos. Y en Valencia, que es

más mercantil que industrial, saben que si se puede producir en valenciano o en entalan, no se puede vender en ellos, sino en españal o en francis.

¿Tendrán por esto los valencianes menos personalidad nacional que les catalanes? ¿Tiene cuaiquier novelista catalán más acusada su personalidad de casta que la tiene Blasco Báñez? ¿Seria La Barraca más valenciana si estuviese escrita en la lengua que lablan los huertanos de Valencia? 10 es que en Aragón, para recobrar su personalidad, suponjendo que la hacan perdido, van a restaurar el cheso o el benasqués o el grausmo o el estadillano? No e, cribió en grausito Jerquin Costa viviendo en Graus. Y es que la persona-L'ad, más que en un lenguaje, se camificata en el mono de manejar el que sea y de servirse de él. La personalidad espiritual de mi nativo país varco no hay que ir a buscar en ningún escritor en vascuence sino en vascos que havan escrito en españ 1, en francés Y el mismo Sabino de Arana, el padre del nacionalismo vasco, del llamado bizkartarrismo más bien, bizo su la or toda en español, que fué su lengua materna, aquella que aprendió en la cuna, aquella en que rezaba y pensaba y sentía. Porque en vascuence, que lo aprendió siendo va adalto, y por esfuerzo de voluntad re'elde, no legró nunca llegar a pensar ni sentir. Y de aquí que inició esa fatódica tarea de forjar una lengua artificial, de alambique y gabinete, a base de vascuence, una jerga politica de que han salido tan doposos disparates como llamarle Engladi a lo que nempre se le llamó en vascuence Eu calerria y an español Vasconia.

Salamanca, febrero de 1919.

## CAMINO DE YUSTE

Hace ya cerca de doce años, en junio de 1908, había visitade las ruinas del monasterio de Yuste, donde pasó los últimos años de su vida- y donde estuvo trece más su cuerpo-Carlos de Habsburgo, empedor, quinto de su nombre, de Alemania, y primero de él como rey de España, hijo de la Loca de Castilla y del Hermoso de Alemania, nieto de nuestros Reyes Católicos, Fernando e Isaoel, y del Emperador Maximiliano de Austria. Con él empezó en España la casa de los Austria, de los Habsburgo más bien, que torció el fruto del descubrimiento de Colón y de las conquistas de Cortés y Pizarro, ligándonos a la política imperial austriaca y a la obra de la Contra-Reforma.

Recordaba muy bien mi primera visita a la fragosa sole had de Yuste, en las estribaciones de Gredos, espinazo de Iberia, y el sentimiento de eternidad, de serena eternidad, hecha de roca y de cielo desnudos, que me invadió cuando estuve sentado en la misma terraza donde recibió el gran César hispano-germánico la última llamada. Esa visita fué antes de esta gran guerra, y quería, devoto peregrino de la historia, volver a verme ceñido del silencio serrano, todo él repleto de recuerdos, ahora en que parece que, por la gracia de Dios, los Habsburgos se han apeado para siempre de su trono.

Atraianme la desnudez misma y la pobreza de Yus-

te, que siempre, hasta cuando en él se refugió el Emperador, fué uno de los más pobres monasterios de los jerónimos, que los tenían suntuosos y magníficos y no muy lejos de allí el de Guadalupe. Pero Carlos quiso rotiro, verdadero retiro, y Yuste lo es. 10 acaso se lo escojió su hijo para tenerle allí más seguro de cualecquiera veleidades de volver a la gobernación de sus estados?

Esta vez fui a Yuste por otro camino que hace doce años. Fuí desde la ciudad de Plesencia, que guarda en su recinto un aire espiritual de tiempos imperiales. Era día de carnaval y de concentración de mozos para ir al servicio militar. Las calles y callejas, a las que a trechos se abre el portón de una vieja casona s lariega, resonaban de cantos forzados, de una aleeria de disfraz. Era la máscara de la alegría, no sin alco de vino. Y la ciudad, ceñida en gran parte por sus murallas, con sus redondos torreones, que hoy son miradores al campo, se nos ofreció al sol de un invierno primaveral. Y en la amplia media catedral-porou la de Plasencia no es més que una mitad de la oue debié haber si le resonaba el viejo culto. Y aun se acurruca un resto de la primitiva, un cimborrio biznatino, testigo de lo más antiguo de la ciudad,

Solimos en coche de eila, y cruzando el Jerte empreccimos viaje a Jareiz, ya en la Vera de Plasencia, en las seleadas faldas meridionales de la gran sierra de Gredos. Esta Vera de Plasencia ha estado siempre muy apartada de las grandes rutas de España, y último ente más aún que en los tiempos en que fué Carlos I a esconder en ella el ocaso de su majestad imperial. Porque a ciertas regiones, y más de sierra, los carreteras primero, con sus diligencias y postas, los ferrocarriles después, las han aislado más que estadon. Cuando casi todos eran caminos de herradura, a través de fragesidades serranas, no pocos trechos

o calzadas, tal vez romanas, que seguían los más a pie, algunos a caballo o con mula, y tal cual en silla de manos, como el emperador fué llevado a Yuste, no había diferencia de recorrer unos u otros. Y así, en aquella bendita Edad Media. la gente viajaba más que ahora viaja y pasaba por sitios que hoy nos resultan retirados, remotos y casi inaccesibles.

En cierto sentido entonces, cuando era más lento el viajar, se viajaba más de verdad, se recorría más de veras el camino. El romero o peregrino medioeval conocía mucho mejor el país porque viajaba más que un turista moderno. Hoy cabe atravesar toda una nación dermide y sin conocer ni una sola palabra de la lengua que en ella se hable. Hoy el camino es un puro medio y se va a devorarlo o suprimirlo en lo po sible, atento al fin del viaje. Fin que tampoco suele importar mucho. Entonces, lo interesante, lo vivo, era el camino. La vida misma era un camino que se recorría a pie y gozándose en cada posada. Los reves mismos eran reves andariegos. Y nunca ha habido acaso una edad más universal, de más activo comercio de espíritu entre los diferentes pueblos que lo fué la Edad Media. Las levendas recorrían, a pie y de boca en boca, Europa entera. Y la civilización, una civilización eclesiástica y clerical, se colaba por todas partes. Han sido las grandes rutas, los caminos que han suprimido las distancias, y con las distancias el goce repesado de los pasos comedidos y contemplativos, los que han aislado a ciertas regiones y hasta las han vuelto salvajes. Una leyenda como aquella terrible de la Serrana de la Vera-tan tratada por nuestros dramaturgos clásicos, y de la que hizo su famoso drama Vélez de Guevara—, una levenda como la de aquella brava moza deshonrada que capitaneaba una banda do forajidos, se guarece en una cueva, no lejos de Yuste, sorprende a ricos caminantes, goza de ellos

y luego les lata; ana leyenda así sólo pudo nacer cuando estas fragosidades, per el drenaje de las grandes rutas, perdieron su sociabilidad primitiva algo paradisinca. Uma sido les cuantos los que ha

hecho no pocos desiertos.

Es Jaraiz el pueblo mayor de la Vera de Plasencia, una villa serrana de unos 4.000 habitantes. Su caserío presenta el aspecto pinteresco de las poblaciones de sierra en el interior de España. Las cases, de trabazón de madera, con sus aleros voladizos, aus salientes y entrantes, las líneas y contornos que a cada paso rempen el perfil de la calleja, dan la sensación de algo orgánico y no mecánico, de algo que se ha hecha por sí, no que lo haya hecho el bombre. Lo calleja se retuerce y no se ve de un extremo a otro. No es un canal de curso recto: es más bien como el cauce de un río que fuera culebreando. Y se siente la intimidad de la sembra. De cana casa pueden cuchichear con los de la casa de esfrecte. Diriase una sola vivienda.

La vida de la villa discurre también lenta y retirada. No se celebran elecciones municipales, sino que reuniéndose los ex alcal·les sortean, de un número de vecinos de cada clase social, el alcal·le y dos tenientes de alcal·le, que a su vez nombran las concejales. Y como es una carga, una verdadera carga, nadie la busca, pero nadie la puede rehusar. Y siendo un municipio pobre jamás se entrampa, porque el vecindario no es pobre y anticipa a aquel cuanto necesite, en estos años se han enriquecido bastante con la venta del pimentón.

Hay pocos, muy pocos, poquísimos jornaleros en Jarazz: los mas de los que tranajan el campo son o pequeños propietarios o aparceros. A éstos el dueño de la tierra les presta ésta y las semillas y abonos y aperos y el capital previo que necesitan, y parten

iuego por mitades el fruto. Y como el aparcero aspira a ahorrar para comprarse una pequeña propiedad, un pejugal, y el pejugalero aspira a ensanchar el suvo, de aquí el profundo sentir antisocialista de esa gente.

Porque nuestra gente de campo podrá soñar en el reparto de tierras, en su desplazamiento, pero no en cultivo colectivo, ni menos en régimen comunista. El campesino es radicalmente individualista. Y 21 pequeño propietario o el aparcero o colono que aspira a serlo defiende el régimen de la propiedad privida, dej coto, del cercado, con más ahinco aún que el gran propietario. Antes transigirá con el colectivismo agrario un gran latifundiario, que no el dueno de una pequeña cortina, a la que le saca lo que un bracero saca del trabajo asalariado de sus brazos. Y es que en el campo los pobres son mucho más conservadores que los ricos. El socialismo colectivista y el comunismo nacieron en las ciudades y solo pueden prender en el campo cuando se industrializa el cultivo de éste, cuando se hace del campo una dependencia de la ciudad. Y allí, en aquella región extremena, surgen movimientos agrarios con sentido. aunque muy vego, socialista, donde hay grandes dehesas, propiedades latifundarias, jornaleros, Y aun alli, más con vista al reparto que no al comunismo.

El lunes de carna al salimes de Jaraiz para Yusc. haciendo a caballo esta parte del viaje. En el carnaval callejero de Jaraiz se conocía que el dinero no escasea por allí.

Salamanca, marzo de 1920.



### **EN YUSTE**

Uno de los más grandes escritores con que cuenta España—y en el respecto de la lengua si otros le igualan no se puede decir que haya quien le supere—es el P. Fr. José de Sigüenza, de la Orden, hoy en España extinguida, de los Jerónimos, que en el año último del siglo xvi publicó, estando en El Escorial, su Historia de la Orden de San Jerónimo, libre de las pedanterías estilísticas y lingüísticas del siglo xvii, y que es una de las obras en que más sereno, más llano, más comedido, más recojido y más grave y más castizo discurre nuestro romance castellano. Los capítulos 37, 38, 39 y 40 de la tercera parte son los que tratan de la vida y muerte que hizo en Yuste el emperador Carlos V, y a ellos hay que acudir.

La lengua y el estilo de este relato casan a maravilla con el paisaje que hoy nos ofrece la comarca de Yuste. En aquellas fragosidades pedregosas donde se dan los más dulces frutos, donde el tomillo y la jara aroman a los berruecos, donde parece que el campo es música de armonio monacal y que pasa sobre los pliegues de la sierra, alas al suelo, el canto solemne y litúrgico de los salmos penitenciales, se respira aire del siglo xvi español. El campo nos habla en la misma lengua grave, reposada y purísima del P. Sigüenza. Difícil sería encontrar en España

un paisaje más castizamente español y español quincentista. Oscuros pensamientos de eternidad parecen brotar de la tierra...

El P. Sigüenza nos cuenta cómo se le dispusieron al emperador los apacentos que había de habitar en Yuste, según la traza que había enviado desde Flandes, todo ello muy pobre, como se ve hoy en lo que queda.

«Está plantado al medio medio dice el historiador jeronimiano-en respeto de la Iglesia que le haze espaldas al Norte y a la parte de la huerta. donde se descubre una larga y bermosa vista. Lo principal de toda la fábrica son ocho picças, o quadras de a veynte pies poco más o menos en ancho y vevnte y cinco en largo. Las quatro piegas están a la huella y casi al mismo andar del claustro baxo y las etem quatro responden puntualmente debaxo dellas, porque como la casa está levantada en la ladera de una cuesta muy alta, el edificio va cayendo como por sus poyes. Estas quatro pieças ansi altas como baxas, las dividen dos tránsites o callejones que van de Oriente a Poniente; el alto sale a una placa con un e landize grande al Peniente, adornado de ruichas flores y diversidad de naranjos, cidres, limones y una fuente bien labrada. El baxo a la huerta y a lo que cae debe de esta plaça, o colordiro que se substeata sobre e lungras de piedra, v pilar a de balrillo. Las pieças tienen sus chimeneas en buena proporción puestas, y sin esto una estufa a la parte de Oriente dende también av otro jardin y fuente, de mucha vare dad de flores y plantas singulares buscadas con cuydado, Escaleras para subir al Ceva y baxar a los aposentes, bien traçadas; y al fin redeado de naranjos y cidros, que se lançan por las mismas ventanas de las quadras, alegrandole con eler color e verdura. Esta es la celda

de aquel gran monarca Carlos quinto, para religioso harto espaciosa, para quien tanto abarcara pequeña.»

No ya pequeña, mezquina era, por lo que hoy se ve de ella, la que el P. Sigüenza llama celda del emperador. El cuarto en que dormía, y en el que se abre una puertecilla al altar mayor de la iglesia, para que pudiese oír misa desde la cama, es sombrío. No recibe luz más que de un pequeño balcón. Hay otro aposento cuyo balconcillo da cerca de un estanque, del que se dice llegaba entonces hasta el pie mismo del balconcillo y que desde éste podía el emperador pescar en aquél, es de suponer que no más que tencas, como no le llevaran otros peces para que los pescase.

Lo más hermoso es el colgadizo, o terraza, sentado en el cual fundía el César hispano germánico sus recuerdos de conquistas—y conquistas de todas clases—en la solemne paz sedante de aquel campo que habla de paz y de reposo. Aun se alza, allí cerca, abrigado al arrimo de la iglesia, uno de los naranjos. Mientras yo me sumía, sentado en el colgadizo, en los recuerdos de aquella España imperial y monástica, la lluvia cantaba en el floraje de los naranjos y lavaba con agua del cielo sus pomas de oro. Cuchicheaba también en el estanque. Y como siempre encontraba yo no sé qué misterio, qué místico agüero, en el gotear de la lluvia en la sobrehaz de las aguas sosegadas. ¡Sentir llover sobre una laguna!

Llovían los recuerdos de gloria y de infamia, de lucha y de paz, de vida y de muerte, sobre el lago del pensamiento de la eternidad quieta. Una docena de años más de los tres siglos y medio hace desde que, valiéndonos de palabras del P. Sigüenza: «diziendo Jesús a la tercera salió aquella alma tan pía y tan catholica del cuerpo a las dos y poco más de la noche, miércoles día de San Matheo, año de mil

quinientos y cincuenta y ocho, aviendo estado dos años menos quinze días aparejándose para este punto, retirado del mundo, renunciados los estados y todo género de negocios terrenos, tratando sólo los de su almaz, y en los últimos seis años de estos poco más que tres sigles y medio, después que visité la otra vez el retiro de Yuste, hase handido el imperio de los Austrias. Acaso no queda ya de él, como la ruina del monasterio de Yuste, más que el trono de espeña, que aunque de Borbón titular, ha vuelto a ser de Habsburgo y en espíritu más que de Borbón. La corona de España, de esta España de Juana la Loca, es ya lo único habsburgo apo que queda entre los dinastas de la tierra.

Del colgadizo o terraza se baja por una gran ranpa. Per éste podía bajar y subir a caballo el emperador, que apenas si se pasenda a pie en los dos años últimos de su vida.

Cerca de Yuste está el pueblecito le Cuaces, un lugarejo cercano, que se ha hecho factoso por las molestias que dicen proporcionaron sus vecinos al conpensalor El lugre de Quaces cembre el P. Siguenza - que es el más cercano al convento participava más destos favores como más vezmo a la fuente y ellos sabían conocerio harto mal, porque es gente alguna de ella de baxos respetos, desagradecida, interesada, bruta, maliciosa. Y mas adelante agrega: "Podranse alabar los de Quacos que vencieron ellos la paciencia y clemencia del César, lo que no pudiron hazer muy valientes y fuertes enemigos, tanto fué su descomedimiento. Por nuestra parte cuando hace doce and visitarios por primera vez Yuste lacimos noche en Cuacos, y cardo de una sencilla pero muy contortable hospitalid d lugareña, y en esta vez ni nos apeamos del caballo el breve rato que en los soportales de su plaza aguardamos al guia que hubo de acompañarnos al monasterio. Pero la mala fama de Cuacos sigue en toda la comarca.

iOué regreso, al dejar, con la pena de aquel a quien le despiertan de un sueño sosegado, el reposadero imperial! Allí quedaba la caja de madera, hoy vacía, en que estuvo el cuerpo del César hispanogermánico hasta que lo llevaron al feísimo y protocolario panteón de El Escorial, a aquella especie de archivo de cuerpos de reves, guardados éstos, como en un almacén, en una especie de cofres que parecen grandes soperas. Mientras volvíamos de Yuste a caballo, silenciosos todos, iba cavendo el día en la noche y la lluvia nos envolvía y nos aislaba a cada ano de los peregrinos. Cubierto con la capucha de mi impermeable, protegido por las perneras, dejaba a mi caballería que se buscase un sendero y no podía apartar mi imaginación de aquella caja de madera, hoy vacía, en que el cuerpo de Carlos V de Alemania y I de España empezó a hacerse polvo mientras su espíritu acaso caía como una gota de lluvia en la inmensa laguna sin fondo y sin orillas de la eternidad de la historia

Salamanca, marzo de 1920.



#### EN PALENCIA

Pasando estos días de bochorno del aire -- ique charca, y no, ola, de calor!-y de bochorno del alma nocional - aquí otra charca-en esta antigua pero no vieja ciudad de Palencia, la «Paliantia» de los romanos, que dicen los eruditos, porque váyase a saber...! Dicen por aquí que con frecuencia aparecen en excavaciones restos romanos e ibéricos, pero no queda edificio alguno entero de aquella época. A lo más, algunos cimientos. Pero los cimientos romanos se encuentran por dondequiera en España, cuya lengua es tan romana como la de Italia y el léxico más. En el vocabulario italiano hay, en efecto, más elemento extrarromano que en el español.

Nombres, sí, quedan más que piedras. Se llama los : hornagones», en las laderas de estos cerros donde empieza el páramo, a los restos de termas de patricios romanos: hav el pago de Santa María de las Vestales y hay el pago del Posque en un terrible descampado donde hubo un «lucus», un bosque sagrado romano. Y como han vuelto a traer agua, a alumbrar acequias, vuelve a verdear en árholes y hierbas el

desierto de siglos, vuelve la vida.

Es como un oasis el contorno de esta ciudad de Palencia, un casis en medio del trágico desierto de la Tierra de Campos, de los Campos Góticos. Las aguas del Carrión, del dulce río claro que abriéndose en dos brazos abraza aquí, junto a Palencia, a una isla; las aguas del Carrión y las del canai hao hecho estas huertas intimas y frescas, donde aflora la dulce ternura castellana, esa ternura que suele brotar de las rocas. ¿No saca acaso la sandía su dulce jugo y refrescante de las abrasadas tierras de secano? Y en estos días de terrible bochorno...

Allá, en aquella línea derecha que corona esos calizos escarpes, empieza el páramo, el terrible páramo, el que se ve, como un mar trágico y petrificado, desde la calva cima del Cristo del Otero, iEl páramo! En él se ha vendido una hectárea de terreno por seis duros itreinta pesetas!--v para aprovechar no más que una cosecha. El milagro de Sara, la mujer de Abraham, ¡El páramo! ¡Y qué áspera poesía la que inspiral Lend los lile is de Julia Senador Gamez, que tario de Frómisto, hov vecino de esta ciudad de Palencia- iy qué rato el que el otro día pasamos en su casa, donde le retioner sus achaques' : leed Castilla en escombros, la ciniad castellana, la canción del Imero, y veréis cuánto de áspera poesía profética, jeremiaca, apocaliptico, contiene la obra de este hombre trágico v vasto v lisiado como el páramo. Al borde del desierto han brotado los más jugosos, los más fuertes cantos de la eternidad del alma. Ni hay agua como el agua profunda, soterraña, del desierto.

Hay frescura y ternura en estas huertas que bordean el Carrión, al pie del páramo trágico, y hay frescura y ternura e la sombra de la catedral gótica de esta ciudad palentina. Respiré el otro dia al entrar en ella. Era un islote de frescor. Y frescor y ternura de siglos se exhalaba de aquellas tablas pintadas por flamencos en nuestro tiempo del oro. La catedral toda, el trascore en especial, es de una frescura sencila y tierna y clara. Aquellas manos de

Nuestra Señora de la Compasión y de San Juan, que la protege, son frutos de frescura también. Traen invisible agua del cielo a quien las contempla.

La catedral, manadero de frescura del espíritu, fué el alma de esta ciudad episcopal y condal de consumo. Y lo decimos porque el obispo de Palencia es, por serlo, conde de Pernia: a la mitra va aneja, como en Coimbra, una corona condal. El caudillo eclesiástico lo era a la vez civil o más bien feudal. Lo que quiere decir que la Iglesia se había civilizado. Y ello arranca de fondo romano.

Y ved qué cosa más fresca y más clara la torre de la iglesia de San Miguel, con sus grandes ventanoles góticos que dejan ver el cielo a través de ella. Una verdadera aguja gigantesca, con su ojo abierto a un cielo claro, el ojo de la aguja por donde pasa el camello que ha peregrinado por el páramo muerto de sed. Más muerto de sed el páramo mismo que él, que el camello.

Pero vayamos a la iglesia de Santa Clara, a la del tráctico Cristo de tierra. Es la iglesia de la leyenda de Margarita la Tornera, que conocéis siquiera por el poema de Zorrilla, donde la Virgen hizo de tornera, mientras la que lo era del convento se fué a correr tierras en brazos de un tenorio. Y al volver las manjas, sus compañeras, no se habían percatado de su ausencia. Y allí está, amado por las pobres clarisas del legendario convento de la tornera, el «Cristo formidable de esta tierra», como le llamamos en un poema hace siete años, cuando nuestra otra visita a esta ciudad.

Aquí se dice por muchos que el Cristo vacente de Santa Clara es una momia, pero parece ser más bien un maniquí de madera, articulado, recubierto de piel y pintado. Con pelo natural y grumos de almazarrón en el que fingen cuajarones de sangre. La boca entreabierta, negra por dentro y no todos los dientes. Los pies con los dedes encorvados,

Y ahora permitidme que reproduzca aquí una par-

te de mi poema de la parte descriptiva:

«Cierra los dulces ejos con que el stro- desnuló ei corazón a Magdalena,- y hacia dentro de sí mirando ciero- ve las negruras de su guranera...- No es este Cristo el verbo-que se encarnara en carne vividera, este Cristo es la gana la reciencia que se ha enterrado en tierra, una escurraja de hombre trogladitico con la desnuda voluntad, que ciega-volviéndose a la nada, -se ha vuelto tierra...--Este Cristo español que no ha vivido, -- negro cual el mantillo de la tierra-vace, cual la llanura, horizontal. tendido, sin alma y sin espera, con los ojos cerrados cara al cielo, -avaro en lluvia y que los panes quema; y aun con sus negros pies de o vra de l'ouila -querer parece aprisionar la tierro Y acababa el psema: «Porque este Cristo de mi tierra es tirra, carne que co palpira, tierra, tierra, tierra;-n. mana repostrada con la sangre,- tierra, tierra tierra tierra...» Y fué cierto remerdimento de haber beche aquel feroz prema le hice en esta miseciudad de Palencia, y en des días- lo que me hico emprender la obra más numana de mi poema F7 Cristo de Velázmiez, el que publique este año.

wi Cristo de Santa Clara, el que muchos er en memia, el que ha venido a descansar en manos de la pobres clarisas del convento de Margarita la torne ra-la que huyó por sed de maternidad en este oasis de Paleccia, en las frescas riberas del riente Carrión, es el Cristo del Páramo, El Páramo es una escombrera; escombrera act cielo. En días de terrible bochorno, como estos que estamos pasando, las piedras de encima del cielo han ido dejando caer su pol-

vo a one se pose en este suelo. Y pe el agua

Piedras de rave llaman por todas estas tierras a las hachas prehistóricas, del hombre pre-humano, que a las veces se encuentran en su suelo. Y aquí cerca, en las faldas del Otero, se han encentrado restos paleentológicos, entre ellos una gran tortuga fósil.

Sobre tortugas fósiles de otro género están cimentadas nuestras ciudades cuando ellas mismas no son ya tortugas fósiles. Pero por entre los tapiales de adobes o de barro de los corralillos de las casucas polvorientas y desde su origen ruinosas— hay ruinas de nacimiento—de sus arrabales asoman arbolillos como enjaulados, las hojas empelvadas de alguna higuera doméstica o alguna flor. Y una flor castellana es algo de que no hay idea en los pueblos de ubérrimos jardines. Es la flor del desierto.

Acuí, en Palencia, empezaron los Estudios que, trasladados después a Salamanca, de las orillas del Carrión a las del Tormes, llegaron a ser la Universidad más célebre, en su tiempo, de España, la de los teólogos y canonistas. Queda en esta ciudad un nombre, el de la calle de los Estudios. El contorno de lamanca, tierra de dehesas, de encinares, de terreno ondulado, no es tan trágico como el de esta ciudad. Allí no hay páramo cerca. La Armuña—en árabe calmunia» es jardín o huerto—es llanura que en primavera ríe de verdor y en verano se dora con las espigas. Pero la grandeza solemne de estos trágicos campos góticos!

Palencia, agosto de 1921.



# EN AGUILAR DE CAMPÓO

En la antigua villa de Aguilar de Campóo, entre ruinas, en esta Castilla en escombros que dijo Senador Gómez, como peregrinos de la historia y de la patria. Hace muchos años, recorriendo con unos amigos alrededores de nuestro Bilbao, un aldeano decía a otro señalándonos: «Estos, ide minas o de aguas...?» y el interpelado, que nos conocía, contestó: «iEstos? ino! a ver «náa» más; «inosentes». Y así en Aguilar de Campóo, inocentemente, a ver nada más. A ver, a vivir; a morir, a revivir y también a remorir. A apmentar nuestras desesperadas esperanzas entre ruinas.

Por dondequiera escudes heráldicos, muchos en ruinas, de casas y ruinas de nobleza. Aquí, como empresa del escudo: «Qui la sierpe mató con la infanta casó» y un águila sobre un árbol mirando la matanza de la sierpe. Pero la mataron matándole el pasto, matando la tierra y ahora ipobre de la infanta! Alli: «Ceballos para vencellos ardid es de caballeros.» Sí, se ha cebado de dinero a los moros peligrosos, i pero «vencellos»? Más allá: «Belar se deve la vida de tal suerte que quede vida en la muerte». Si en nuestra muerte de hoy, si en esta trágica modorra, si en este acorchamiento del ánimo patrio quedase alguna vida... i Pero dónde está?

En los soportales de la plaza de Aguilar de Cam-

póo se le : "Café siglo XX.» Es lo única del siglo XX. el café. ¿Pero ese es de siglo? T do un mundo aquellos soportales per donde cesi ala mansamente, como el Pisuerga allí cerca, la estoria. Cuando resbala... Allí, al socallo, se duerme la vida y alguna vez se la sueñ a. Por ces el sueño de siempre, el mismo cada vez. ¿Vez? No bay más que una, el rato inmóvil. «Es un sosiego hediondo, e mo el del aqua corrompida», dice en uno de sus El res Senador Gómez.

Las ruinas del castille de Aguilar, entre ruinas de montes. Y no se distinguen las unas de las otras. Diríase que son ruinas de castilles, de castilles de esta Castilla leonesa, aquellos atormentados monolitos, que remedan fábricas arquitectónicas, de la cumbre de las Tuerces, donde un tiempo ramoneaba el ganado entre matorrales y hoy el tasuzo (tejón) pas a macucas hozándelas. Del pelo del tasugo se hace brochas para enjabenar la cara al que se afeita y de su piel colleras de lajo para colgar esquilones al ganado... Juna industria!

iLas ruinas de Sonta María la Real, convento que sué de premostratenses! Ruinas! Ruinas en que anidan golicrios y gorriones, mando alecció de vivir fuera de la bistoria, y alli esca discurre sobre verdura el agua dara que baja de los riscos calizos. Y las ruinas siguen arruinándose. Faltan capiteles que han side llevados al Misso Arqueológico de Madrid. Es la tala de la ciencia. ¿Ciencia? Y del mismo modo va yendo España toda al Museo. Y un Museo es el más terrible de los cementerios, porque no este deja en paz al robre muerto. Y luevo ruinas de cementerio, ruinas de tumba.

Alli, junto a las ruinas de Santa Maria la Real, carretera per medio, en las escarpadas laderas del risco una cueva y en ella una laude, la tapadera de un sepulero, donde dice: «Aquí yace sepultado el noble y esforzado caballero Bernardo del Carpio», etc. Probablemente una superchería. Que es otra forma de rumas. Porque las supercherías y las leyendas en piedra, suelen ser rumas; rumas de historia, piezas de Museo.

Casi toda la tradición tradicionalista de España, la de los falses crenicones, es superchería; superchería bajo un mítico Santiago—embuste de Compostela—en cuyo día se esperó este año... ictra superchería! Porque se nos quiere hacer vivir de mentiras, señor, de mentiras. Y a lo mejor—que es lo peor—cree en ellas alguien, señor, las cree... lel muy frivolo! Y esto no tiene remedio...

Sentados al socalle, allá en lo alto de las Tuerces, al abrigo de una roca saliente, a este rico sol, henchimos nuestra mirada con aquella desolación que nos ceñía en redondo—golpes de verdura al borde del acua que corre en el fondo del valle—y entre aquellas ronchas de lo que fué monte y es hoy desierto veíamos a la patria rezumando pus y sangraza por entre agrietadas costras de cicatrices.

¿Quedan entre estas ruinas hombres? ¿Queda en los arruinados hombres hombría? Y pensábamos en esa simbólica sandía, fruto de secano, que saca dulce jugo, frescor de egua entrañada, de la reseca roca. Hay agua en el fondo, en el cogollo del corazón roceso. Hasta una ruina puede ser una esperanza.

Pero hay que libertarse del Museo; hay que sacudirse del ensalmo de las piezas del Museo. Como el testamento de Isabel la Católica, por ejemplo. Nuestras leyendas mismas ya no viven, no hay en ellas vida en la muerte; son ruinas de leyendas, piezas de Museo. El troglodítico tradicionalismo español huele a Museo donde no entra ni el sol ni el aire. La guerra de Africa que hizo don Pedro Antonio de Alarcón, v. gr., no es ya ni leyenda; es cosa de erudición literaria, pronto cosa de archivo.

Y esta España arruinada, entre ruinas de leyendas, mandada recojer para el Museo, iva a arruinarse más aún, arruinando a Marruecos? iPretenderá luego conquistar el Sahara? iFundar allí un imperio sin hombres?

«Belar se deve la vida de tal suerte que quede vida en la muerte», dice Aguilar de Campóo.

# FRENTE A AVILA

En esto se nos apareció Avila, Avila de los Caballeros, Avila de Santa Teresa de Jesús, la ciudad murada. (Nuestros lectores argentinos la conocerán, si no por otra cosa, por la novela de E. Rodríguez Larreta La gloria de 1). Ramiro y acaso por alguna reproducción del retrato que de él hizo Zuloaga y en que aparece como fondo la maravillosa ciudad castellana, la de los castillos que son los torreones o cubos de sus murallas.) Se nos apareció Avila, según a ella íbamos por la carretera que la une con Salamanca, y se nos apareció encendida por el rojo fulgor del ocaso del sol, que abermejaba sus murallas, en una rotura de un día aborrascado.

El ceñidor de las murallas de la ciudad subía a nuestros ojos; a un lado de él, fuera del recinto de la urbe, la severa fábrica de la basílica de San Vicente, y en lo alto, dominando Avila, la torre cuadrada y mocha de la catedral. Y todo ello parecía una

casa, una sola casa, Avila la Casa.

Viendo a Avila se comprende cómo y de dónde se le ocurrió a Santa Teresa su imagen del castillo interior y de las moradas y del diamante. Porque Avila es un diamante de piedra berroqueña dorada por soles de siglos y por siglos de soles. ¿Cuántos?

«¿De qué época datan estas murallas?»—nos preguntó uno de los que nos acompañaba en el auto

cuando surgió a nuestra vista la claridad de Avila. No supimos contestarle. Además esas murallas datan de muchas épecas. IY no queríamos pensar en tiempo; queríamos más bien olvidar el tiempo; flamos a Avila a clvidar el tiempo, o resjor dicho, a matarlo! Y matar el tiempo es resucitarlo.

No hace mucho lcíamos en una revista argentina esta pregunta que se les hacía a algunas personas: ¿¿En qué época quisiera usted haber vivido? Cada cual respondía según sus aficiones y alguno contestó que de aquí a diez años. Nosotre, contestaríamos que en todas las épocas. Y mirando a Avila ceñida por sus murallas, pensábamos vivir en todas las épocas, fuera de tiempo, desde la edad troglodítica hasta la otra edad troglodítica, la que ha de volver para el linaie humano.

i Conoce el lector el terrible canto de Carducci Sobre el Monte Mario y aquella su visión final del fin del linaje humano? Pero... dejentos esto y volvamos a Avila.

Una ciudad así, murada y articulada, es una ciudad. Tiene unidad, tiene ils nonía, tiene alma. Londres, en cambio, e Nueva York, no puede ser una ciudad nunca El que en Londres tenga alma de ciudadano tiene que albergarla en un barrio. Londres no puede ser una casa.

El que esto os dice se sentiría solo y solitario, aislado, en una urbe como la de Landres y aun mucho menor. Hasta en Madrid experimenta la tristeza de la urbe extensa. Es e mo si se me mandase escribir sobre una mesa puesta en nadio de la Galeria de Máquinas de París o de la iglesia de San Pedro de Rema. Mejer en medio del campo. En medio del campo, al aire libre, sí, pero no en un tan vasto recinto rubierto. En una choza sí, sintiendo cerca el recinto, bien ceñido.

Abarcábamos toda Avila de una sola mirada y comprendimos lo que se puede querer a una ciudad así y cómo puede ser patria. Atenas fué patria y no lo fué Babilonia. Y Avila es, además, un convento. Y aun casi la celda de un convento.

Se entra en la ciudad por paertas, pasando bajo un dintel de piedra, como se entra en una casa. A la puerta principal de entrada la flanquean dos robustos terreones, dos cubos de la muralla. Y cuando dentro del recinto murado, en el centro de la ciudad, se encuentra alguna plaza parece que ésta se ensancha en su pequeñez. iEsas plazuelas apacibles y sosynadas que se abren dentro del recinto conventual de una eterna—no ya vieja—ciudad castellana! iEsas plazuelas por las que han resbalado siglos de instantaneidad cotidiana!

illo cotidiano! Lo de todos los días, lo que fué de los trogloditas prehistóricos y será de los trogloditas posthistóricos, lo de todos los tiempos, eso sólo se gusta y se paladea en estas viejas ciudades. Y veis al mismo mendigo que pintó Velázquez.

¿En qué época quisiera haber vivido? ¡En todas! Cierto que siento predilección por la Edad Media y per la época de la Revelución Francesa, pero todas las cidades sen anedias y en todas hay revolución.

Cuando se nos apareció de pronto Avila de los Cabaileros, hace pecos días, surgiendo de las berrequeñas tierras de Castilla, íbamos meditando en la revolución que está pasando ahora por España. Y en Avila, como en un espejo histórico, queríamos descubric nuestro porvenir revolucionario. Sus murallas eran un símbolo.

Nos accreábamos a Avila y al día 25 de este mes de octubre de 1921. ¿Qué es esta fecha? Nada; una superstición.



# UNA OBRA DE ROMANOS

Hace cuatro días he vuelto a ver el acueducto de Segovia, esa obra de romanos que es una de las maravillas monumentales de España y uno de sus pocos monumentos de orden civil. Viéndolo se comprende el valor del dicho vulgar: «¡Eso es obra de romanos!», y aquel apelativo que se le dió a Roma llamándole «pueblo rey». Porque es obra de veras regia y verdaderamente popular. Ahora, lo que en ninguno de nuestros viajes a Segovia hemos averiguado es cómo le llama el pueblo. Que de seguro no acueducto. Porque acueducto es un vocablo erudito o culto, cuya forma vulgar es aquaducho. Pero aquaducho se le ilama a una avenida de aguas, a una inundación, y también, sobre todo en el Mediodía, a un puesto de venta de agua.

Arpa de piedra le ilamó Zahonero al colosal aguaducho de Segovia, aunque de seguro no canta el viente, por fuerte que sople, entre sus arcadas. Un torno de ellas chirlean los vencejos, que ponen entre sus piedras sus nidos. Porque esas piedras, amontonadas tácticamente sin argamasa alguna, achaílanadas por aguas y soles y vientos de siglos, conservan su individualidad cada una de ellas y son como otros tantos soldados de una legión en orden de batalla quieta. El aguaducho de Seg via tiene algo de un an (no haz) remano armado de todas armas. Y para llevar agua al campamento o a la ciudad.

Hoy no lleva ya agua, lo han jubilado. Lo han jubilado de su función -llastima! para mejor conservarle como monumento. Pero es fácil que al no sentir sobre su espinazo el riego dulce de las linfas de la sierva empicee a sentirse invalido y decaira más de pris del agua, rasporte la mal er su función, ha debido preservarle de la mina. Parque, imé es le que ha abatido a tierra, lo que ha merrado a tantos monumentos? La barbarle de los hembres? Pero los bárbaros suelen ser conservadores. No son elles los que destruyen lo pasado, sino los que tienen que le-

vantar sobre su suelo el porcenir.

Aquel formidade parabetiste que fué Pablo Lus Courier, en su Carta V. esc. ta en Veretz (Turena) a 12 de novier bre de 1819, escribía: Los monumentes se conservan donde los hombres han perceido, en Balbek, en Pabalita y bajo la ceniza del Vesubor pero en otras partes la industria, que lo remeva t do, les hace una guerra continua. Roma misma ha destruído sus antiguos edificios y se queja de los ofrbares. Los Godes y los Vándelos querían con ervario todo. No ha estado en sus manos el que ella quedara y no sea hoy tal como la encentraron. Pero a pesar de sus existos condenando a muerte a quien estropeara las estatuas y los monumentos, todo ha desaparecido, todo ha tomado una forma nueva».

Hoy ya no se lleva el agua por le alto, cara al ciclo, a sclearse y airearse y como en brindis a Júpiter: hoy se la lleva por bajo tierra en canales se terraños. Y aquí, como el secular aguaducho de Segovia, obra de romanos, que enmarca el ciclo, cede a nueva túctica de ingenieria y, ejército de reserva, más bien de veteranos inválidos, se acerca a la derrota, a la ruina definitiva. Porque ya no lleva agua!

El mismo día en que llegué a Segovia había pasado y era la segunda vez por Madrigal de las Altas Torres, «nombre alto, sonoro y significativo», que diría Cervantes. Pero iay!, que ias altas terres de Madrigal de las Altas Torres—las de los cubos de sus murallas—no son va ni altas ni muchas de ellas tomes Como no defienden nada, como no soportan ngua -salve algún nido de cigüeñas-las han ido dejando aterrarse. Su falta de función las ha arruinado. Que hasta una tumba se mantiene mientras guarda los huesos de su habitante de queda y reposo- iy ne siempre!-, pero si hasta el muerto emigra de ella la tumba se hace ruina. Y la ruina de una tumba es lo más trágico que hay. Y otras veces se la quiere convertir en cuna. Que si al Cristo recién nacido le acosto su madre en un peschre, en el comedero de un asno, amigo del pobre y amigo del Redentor, que caballero en él metió en Jerusalén su gloria, a nosotros nos acuestan al nacer, no pocas veces, en algo como tumbas para brezarnos en ellas el espíritu al eco de levendas de muertos.

El camino del agua de Segovia, la calzada romana del agua, corre riesgo de arruinarse como se han arruinado en España otras calzadas romanas sobre que peregrinoban los hombres. De la antigua vía orgentea, camino de plata, que iba de Mérida a Narbona, queda en este ciudad de Salamanca una mitad del puente romano. Y si estas arcadas romanas del puente se conservan, es merced al agua sobre que se tienden. El agua que bajo de ellas discurre las ha preservado dándoles función, como el agua que corría sobre las arcadas romanas del aguaducho de Segovia le ha preservado a éste. Y si acua persiste tanto que levantó el pueblo rey, es porque guarda su función, porque lleva o conserva algún género de agua. Como en el Derecho mismo.

Las arpas de piedra, como las de oro, acaban por enmudecer y por arruinarse cuando su canto no sue-

na a cosa de entendimiento en los cidos de les hombres; pero los aguaduchos de doctrina corriente, de ideas, y sobre todo de ideas que apagan nuestra sed de justicia, duran más que aquéllas. La Iliada de Roma es el Código de Justiniano o acaso más bien la Ley de las Doce Tablas. Y el aguaducho de Segovia, obra de romanos, es, a su vez, un código.

## PAISAJE TERESIANO

EL CAMPO ES UNA METÁFORA

1

Era en un pueblecito de los consagrados por Santa Teresa de Jesús, en un pueblecito serrano de la provincia de Avila donde ella pasó en sus mocedades, una temporada en casa de unos parientes y donde leyó algún libro de edificación piadosa, lectura que le sirvió después, con otras, de cimiento para el edificio de su doctrina. Pero como lo leyó en aquel campo alternando en su visión las letras del texto con las letras también con que Dios había escrito en el que llamamos libro de la Naturaleza, aquel paisaje llegó a formar parte de la cimientos del edificio de su doctrina.

¿Libro de la Naturaleza? ¿Libro? No, sino más bien cuadro. Y un cuadro enseña como un libro y aún más y mejor. Desde luego un cuadro bueno más que un libro malo. ¡Y no por su literatura, no! Los cuadros no son mejores o peores por su literatura, y con razón hablan los pintores con desdén de la pintura literaria. Como la excelencia de una caricatura no está

en la leyenda y aun la mojor caricatura es la mudilo que es como una romanza gráfica sin palabras. No, no, no es lo que llamamos asunto lo que hace el cuadro. Lo que no quiere decir iclaro! que la pintura no inspire literatura. La inspira la de Velázquez, y Velázquez es un puro pintor. Y aquí mismo veréis cómo un cuadro de Dios, un paisa le castellado, nos ha inspiredo, buena o mala, literatura.

Los cerros pedrezeses que contembal a desde Becedas que está al pio de una elemida sierra-parecíanme escembros caidos del cielo y por donde trepaban verdes rebaños, grupos de encinas y de robles. Y en derredor de aquellos picos de Neila y de Gilbuena era un campo robusto y sorriente. A la hora aquella y como un mero revestimiento del espacio. O más bien que era una pintura, pero más al fresco que al elem y de todos modos sin barnizado, en en se ne la tela y su trama, el tejido sobre que se había pintado el cuadro, acaso la túnica misma del Señor, que se entretuvo en adornarla con aquellos pai ajes. Y se veia los brochazos del Señor, en caba le huella de la pincel. No era una oleografía, no!

Velaba al cielo como una bruncilla de platino. Diriasque el cielo era un laco, el de los acuas de arriba de que habla el primer capítulo de Génesis, y que ese laco tenía reflejos de la tierra sobre que se redondeaba.

Al recejerme un momento como pera rumiar el pasto de aquella visión, fijéme en un helecho que arrecía—lbien pol remente per cierto!—a mis pies y reinaginé una hormiga al pie de aquel helecho y que éste le pareciera como a nesotros una gigantesca palmera. Aunque este acaso no sea así, ya que una hormiga puede ul li y pasea se por un helecho como resotros no pedemos hacerlo por una palmera. Para un

macaco trepador, un árbol colosal ha de ser muy otra

cosa que es para nosotros.

Miré a Becedas. La villa, a la distancia, aparecíaseme cual una enorme tortuga roja—del color de sus tejados—con un cuerno, que era la torre de la iglesia. Y recordé las calles por las que corre al sol y al aire el agua del arroyo, donde a las veces pican las gallinas, y los tiestos de flores en las galerías de madera y aquellas grandes piedras que sostienen esta: galerías, piedras vivas, casi vegetales, que guardan el aire de la cantera. Que en esta tierra de encinas pétreas

la piedra suele temar ternuras de madera.

Se ha dicho que en la literatura castellana apenas hay paisajes, pero sin demasiada paradoja cabría retrucar que apenas hay en ella más que paisaje, que los hombres del «Poema del Cid» o los del «Romancero» son como encinas o como rocas, de recio leño o de piedra tierna. Y de un paisaje sin agua. Pues el agua es como la conciencia del paisaje; las alamedas de la orilla del río, las alisedas, los saucedales, se ven a sí mismos en el agua y se reconocen, y hasta un mogote de roca, un berrueco de granito, se ve y adquiere conciencia de sí en una charca que duerme a su pie. Pero en las tierras sin agua hasta los hombres no son más que paisajes, pinturas de Dios, iPero qué pintura!

Mas allí, en Becedas, al ple de la sierra, cerce de las fuentes del Tormes, hay agua. ¡Agua! «¡Mar! lmar!», clamaron los diez mil griegos de la famosa retirada que inmortalizó Jenofonte cuando, después de terrible peregrinación por agostados páramos del Asia Menor, divisaror la azul linea serena del Ponto Euvino o Mar Negro. Pero aquí no se trata ya del agua

del mar.

En el viejo «Poema del Cid» se habla de las voces que el héroe castellano, enjuto y seco, atravesó el Duero: se nos dice de unos moros muertos en batalla junto a un río que bebían agua amidos, es decir, contra su voluntad, y se nos cuenta de cuando a las hijas del Cid, maltratadas por sus maridos, que las dejaron atadas a unos árboles, les llevó agua su primo en el sombrero. iAgua de beber! Agua no para mirarse en ellacino para beberla. En estos campos, de ríos no navegables—algunos se secan en el estío—el agua no une a los pueblos, sino que los separa. Y esto cuando no se pelean por su aprovechamiento. Y viniendo a otra cosa, les que no hay paisaje en Santa Teresa? Interior y exterior.

#### H

Muchas veces se ha hecho notar, y especificándolo con ejemplos, cómo el campo, el paisaje castellano en que se crió y con que se crió entra en la obra de la doctora mística. El castillo de las «Moradas» es la ciudad de Avila, con sus murallas y los cubos de éstas, es la mavillosa ciudad que tiene que mirar al cielo. Y las metáforas de que suele servirse la santa son metáforas de pequeño campo doméstico, de huerta familiar, no de panorama.

Ningún gran paisajista lo ha sido de vastos panoramas. Quiero decir ningún gran paisajista pintor. Que entre literatos Rousseau y Senancour nos deron la impresión de los Alpes y Chateaubriana la de las vastas riberas de los grandes ríos de la América del Norte. Pero el genuino paisaje es de nequeños rincones. Allí es donde se coje el alma del campo. Un solo árbol mirándose en una charca en medio de un solemne desierto es algo de lo más grande con

oue se puede encontrar un hombre que lo sea de veras por dentro. Lo que no le diga aquel ermitaño de leño serido no le dirá ninguno de carne y hueso. Aunque el árbol es de hueso—de leño—y de carne, o

sea de hoja, de carne verde y palpitante.

El pequeño campo doméstico y familiar, la huerta casera, le sirvió a Santa Teresa de Jesús para metáforas en que dió carne a su doctrina mistica. iPero es que el campo mismo, la pintura de Dios, es más que un ramillete de metáforas o toda una metáfora? El universo visible es una metáfora del invisi-

ble. del alma, aunque nos parezca al revés.

Santa Teresa de Jesús se servía de metáforas caseras y de huerto familiar como Jesús mismo, educado en casa de un maestro de obras, de un constructor de casas—que esto y no carpintero tan sólo es lo que de José dice el Evangelio—se sirvió de metáforas del arte de edificar, como lo de la piedra angular y otras. En la obra de la santa de Avila se ve esas dulces huertas interiores de esta tierra grave y tan llena de roca, de hueso. Aquí, en esta tierra, se comprende lo que es eso del jardín interior del alma, del jardín cercado y con su humilde noria.

iEsos jardincilles enjaulados en medio de una ciudad polvorienta y en ruinas! iEsos arbolillos presos, domesticados, que alzan su copa por sobre tapias me-

dio derruídas! Y todo ello es metáfora.

«iPinta de memoria!»—me dijeron de un pintor, y repliqué: «todo pintor pinta de memoria, hasta lo que está viendo; pinta un recuerdo. Lo que hay que ver no es la visión presente; lo que hay que ver es su recuerdo, su imagen. A las veces su recuerdo presente. El artista ve recuerdos y por eso ve anticipaciones y es un profeta. Vamos al Museo a recordor el campo, pero vamos al campo a recordar el Museo. Todo artista pinta de memoria. Quien no lo

hace es una cimara escura, una máquina fotográfica, pero no lo hace porque no tenic do alma no tiene mamoria.

Y al decir que todo pinter pista de memoria no nos referimos al tiempo que pasa de que tura al nacido a que tiene que mirar al papel e lienzo en que traza su imagen, ino! Este es un aspecto demasiado primario y superficial de la cosa. Es que el estra pinta la imagen que recibe del chicas presente y esta imagen es un recuerdo siempre, hasta cuar lo ve por primera vez el recuerdo. Todo imaginar y hasta todo conorer—lo sabía ya Platón—es un recordar. Y todo recuerdo es una metifore.

Los pueblos salvajos que no han dibunado na ca, que no han hecho dibujos, no ven sa la en los dibujos. Se les da una fotografía y no sa en por dende mirarla. Y es dudeso que un gato que mire la pintura de un gato, su ampir retrato vea mada en él. Y no ve nada en él porque no es conside metaforizar. La metáfora es el fundamento de la conciencia de lo eterno. Y la conciencia de lo eterno. Il ansia de inmoradia de en la es naia de la metaforica.

Y hay paisaies de convidue mirarles a menudo e ayunas y ame con alge de sed. Sediento contempleha una vez las espesaras del Zarzoso que se tienden al pie de la Peña de Francia, en la previoi, de Salamanca, y aunque la augustia de cas grand une privara de mirarlas con el sosievo que la contempleción estótica exide, nunca comprendí mejor su metáfora. Porque hubo momentos en que creí que se me iba a parar el coroxía o a estallirseme o a curtoseme la augustia moral, la augustia religiosa, más aún, la angustia metafísica.

El campo es una metáfora.

## EXTRAMUROS DE AVILA

Aparecióseme una vez más la ciudad de Avila. Avila de los Caballeros, Avila de Teresa de Jesús, ciudad vertebrada. En aquel campo rocoso, entre las berruecos, que son como huesos de esta tierra de Castilla, toda ella reca, dende la gea domina a la flora y a la fauna, recambre que es fuego cristalizado. Cincha a la ciudad el redondo espinazo de sus murallas, rosario de cubos almenados, y como un cráneo, una calavera viva-la gloria mayor del rosario-, en lo alto la fábrica de la catedral, cuyo ábside cobija recovecos de misterio interior, allí, entre las bermejas columnas. Ciudad, como el alma castellana, dermateesquelética, crustácea, con la osamenta-coraza-por de fuera, y dentro la carre, ósea también a las veces. Es el castillo interior de las moradas de Teresa, donde no cabe crecer sino hacia el cielo. Y el cielo se abre sobre ella como la palma de la mano del Señor.

Fuera, sin embargo, del redondo espinazo ciudadano alza San Vicente su severidad románica; fuera, Santo Tomás su recojimiento, donde duerme—isueña?—el príncipe D. Juan, el que se llevó a la tumba una dinastía que pudo haber sido un porvenir que nunca fué, una realeza entrañadamente española, de roca, que no de cepa castiza. Y fuera de aquellas murallas, un miércoles, 5 de junio de 1465, vióse un acto para siempre memorable. Mas oigamos a nues-

tro Padre Mariana, el jesuíta bravo, nuestro Tácito: «Los alborotados en Avila dice acordaron de acometer una cosa memorable; tiemblan las carnes en pensar una atrenta tan grande de nuestra nación: pero bien será se relate para que los Reves, por este ejemplo, aprendan a gobernar primero a sí misuos y después a sus vasallos, y adviertan cuántas sean las fuerzas de la muchedumbre alterada, y que el resplandor del nombre real y su grandeza más consiste en el respeto que se le tiene que en fuerzas; ni el Rey (si le miramos de cerca) es otra cosa que un hombre con les deleites fiaco; sus arreos y la escarlata, ide qué sirven sino de cubrir como parche las grandes liagas y graves congojas que le atormentan? Si le quitan los criados, tanto más miserable, que con la ociosidad y deleites más sabe mandar que hacer ni remediar er sus necesidades. La cesa pase desta manera: Fuera de los muros de Avila levantaron un cadalso de madera, en que pusieren la estatua del Rey D. Unrique con su vestidura real y las demás insignias de Rey: trono, cetro, corona; juntáronse los señores: acudió una infinidad de pueblo. En esto, un pregonero, a grandes voces, publicó una sentencia que contra él pronunciaban, en que relataron maldades y cases abominables que decian tenja cometidos. Leíase la sentencia y desnudaban la estatua poco a poco, y a ciertos pasos, de todas las insignias reales: últimamente, con grandes baldones, le echaron del tablado abajo.»

Así, mediado el siglo av, en las afueras de Avila de los Caballeros. Las recias murallas, calentandos al sol desnudo de Castilla, se estremecieron acaso en su mecilo viendo ese ejemplo de caballerosidad altanera. Pero antes nos cuenta el Padre Mariana también que despertado el Rey de su grave sueño, a solas y las redillas por tierra, las manos tendedas al

cielo, habló con Dios, según se dice, desta manera: «Con humildad, Señor, Cristo Hijo de Dios y Rey por quien los reyes reinan y los imperios se mantienen, imploro tu ayuda, a Ti encomiendo mi estado y mi vida; solamente te suplico que el castigo (que confieso ser menor que mis maldades) me sea a mí en particular saludable. Dame, Señor, constancia para sufrille y haz que la gente en común no reciba por mi causa algún grave daño.» Dicho esto, muy depriesa se volvió a Salamanca.»

Desde esta Salamanca, plateresco rosal de otoño, con la encendida amarillez de la tarde del Renacimiento en las hojas; desde esta Salamanca sigo viendo, cerrados los ojos de la carne, el grave sueño de la berroqueña Avila, de Avila de granito. Y veo Castilla, «las rodillas por tierra, las manos tendidas al cielo», pidiendo piedad a Dios. Resquebrajada de sed de justicia el alma. Y es su vida sueño, pero grave sueño de piedra. Un toro de piedra guarda, dentro de Avila, los callados remotos recuerdos de la noche que precedió al alba romana de su historia.

«¡Bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia, porque ellos se hartarán!», suspiró el Cristo (Mateo V. 6). ¡Dónde? ¡Cuándo? ¡Cómo? Se hartarán, sí, de consuelo celeste, acaso de sagrada indignación. Los malaventurados, los que, faltos de justicia, no sienten ni hambre ni sed de ella, porque están muertos civilmente, duermen grave sueño de piedra, como el del toro de la plazuela de Avila. El col le chupa el rocío y no cría ni musgo en sus costillas.

Libertad fué a buscar al claustro Teresa de Jesús, consuelo de deleitarse en aquel castillo interior, «pues sin licencia de los superiores—dice—podéis entraros y pasearos por él a cualquier hora». Dertro del cincho de piedra de las murallas de su ciudad nativa soñé la Santa, reinando Carlos I, el César flamenco.

santa libertad. Seis añ a tenía la unta de Avila cuando, cincuenta y seis después de la afrenta que hacía temblar las carros sólo de pensarla, rendían sus cabezas en Villalar los comuneros de Castilla. Y cayó sobre ést u un grave sueño imperial a rismundo rezongaba remusgándose dentro de un seto berroqueño. «Y teniendo yo más alma, itengo men a libertad?», clamaba.

A mil varas s'ère el res de' mar, cuna de libertad, y todo él sendero, sobre los mues s de esta tierra crustácea de Castilla, duerme y sueña sus recuerdos, dentro del resario de sus murallas—gloria final la catedral gótica—. Avila de los Caballer s, de mballeres que desnudaron la estatua del rey D. Enrique.

# VISIONES RÍTMICAS

cVaya, pues, dibujemos y modelemos con la palabra al llamado tempe tesálico»—decía un genuino griego. Y se dice que los antiguos no tenían el sentimiento del paisaje. Mas en esa expresión se expresa el sentido gráfico y pictórico, o mejor, escultórico del paisaje y no su sentido musical. Que lo moderno es acaso la musicalidad del paisaje, del campo, el sentimiento musical de la naturaleza. Y no en vano Spengler ve en la música la expresión del espíritu actual, del occidental, así como en la escultura la expresión del espíritu clásico helénico.

En música acaso se expresa lo más intimo del paireje, su sentimiento rítmico. Y hasta el silencio del campo. Pero yo, lector, aunque pueda tener algo de poeta y de isco, de músico menos que poco tengo. Y,

sin embargo...

Sin embargo, mi sentimiento rítmico, en cierto modo musical, del campo y de las cosas de viso, no me ha cabido siempre en prosa y he tenido alguna vez que verterlo en versos. De una música, si acaso la tienen, esquinuda y rígida, angulosa y dura. Pero no todo ritmo se desenvuelve en curvas.

Decía Fray Luis de León en Los nombres de Criste que «algunos hay a quien la vista del campo los enmudece; mas yo, como los pájaros, en viendo lo verde deseo o cantar o hablar». Y una especie de canto hablado, de revitación, de loro más bien, es el ve so. Y al ciego Solinos le babló Prey Luis de música y de prestje, o mejor, de celcie — verses muy sem s.

En el primero de les estrites de esta edeción o la recisión betar, que el metarte de la Gracia de Morerneia, pasé de la prese a vere de mes conetes que te laborar perceido prestices. Pessies per su construcción y las por el esqueleto come plud de en su l'ensamientos e necedos en presa y preso en calerce el decisidos ricado. Pero etras veces ha cido de primero intención, y desde luego, antes de presarlo primero en presa, como use bestá en y so la expresión de un presión de la come con la expresión de un presión de la como con contrato.

Me e a vez Vicente Color lo, vento sa tregra ese alos, que por parecer en en e el la de minacola la cala Cuerra Y a soluma ratio. En presa rituación vala de ratas veces.

Values apply let remiero entre decise to este remiliero de relate de missaciones y visiones as Espana unas cambies presina que de seus accidentes y de conservat, contarante la del la excludió y ballable aso. Porque hay amon accesita llegar el completa de las vers secules pie

Al event in contento, derendo en el mesó de mi tenvero lo la amora de mora de Adis en lo que exprese el carando de Billio, l'inidiane el a l'or de nima en fore a rimina, en ver, e de meditación político, es como los laborados másos de meditación político, es como los laborados másos de la como verses entimientos políticos del Norveiro de la como verses entimientos versos de la Coloque de la como verse de la como verso de la Coloque de la Coloque

centrada y más depuradamente lo que de ella he

Incluyo aquí también les versos que hice al Cristo yacente de Santa Clara, o iglesia de la Cruz, en Palencia, ese Cristo que es como un símbolo y resumen del paisaje trágico castellano.

Respecto a la forma externa o tipográfica de estos escritas he respeta lo en algunos la que al publicarlos per vez primera los di y es ponerlos como si fueran presa, sin hacer un renglón aparte de cada verso. Lo que por un ladobliga al lector a estar más
alerta en su lectura y no dejarse guiar del artificie
tipográfico—que a los veces simula versos donde no
los hay—y par otra lleva más papel. Y digo esto, porque he podido advertir que si los libros de verso se
venden menos que los de prosa, es en buena parte
porque el lector se llama a engaño de que le den en
igual masa de papel y páginas, y al mismo precio,
menor caudal de lectura y de letras. Que no ha despareci lo el criterio con que antaño se hacía la tasa
de los libros, por pliegos.

A otras de estas poesías—o visiones en versos—les be censervado, en cambio, la tradicional manera de presentar los escritos medidos en cadencia acom-



### LAS ESTRADAS DE ALBIA

Aquí, donde hoy esta plazuela, antaño se alzaba el Arbol Gordo, y las que hoy son cuajadas calles eran huerta y verdura. Mi pueblo me es extraño; mi Bilbao ya no existe; por donde un día fueron sus afue-

ras hoy me paseo triste.

Ya en las dulces mañanas sosegadas del amarillo octubre, al que un cielo de plata abriga y cubre, no brindarán su calma las estradas, ni sus setos las verdes zarzamoras; rechinan los tranvías y automóviles, más henchidas trascurren hoy las horas; pero idónde te fuiste, recojimiento? iDónde el fluir aquel de nuestra vida, tan manso y lento, con su marcha tan guave y tan seguida?

Ya tus raíces, mocedad, no encuentro, y cuanto más me adentro, más lejos dejo esta que fué mi cuna.

He traspuesto la cumbre, y están rojos de otoño mis recuerdos, y ya la pesadumbre siento de un porvenir de cuesta abajo; iDios mío, qué trabajo el trabajo sin fin de resignarse!

Van cayendo las hojas, por el otoño rojas, del árbol una a una; bien sé que volverá la primavera, pero no la que fué, no aquella mía que endoseló mi cuna

con flores de flexible enredadera.

Llegará acaso un día en que cubran también las zarzamoras este suelo que hoy son plazas y calles; pero no aquéllas; otro todo será sobre mis valles, sólo serán las mismas las estrellas.

Y un día también tú, Carre del cicle, enseña secular de peregrinos, te remperás, v., lentonces? ¿Cuando salten los gonces del cincón que llamamos universo?

Tal vez...—sin el tal vez la vida es sombra de pesa dilla tal vez aun más allá del más allá remoto, er el espacio ignoto de tras las más lejames neonlosas un día acaso la Tierra vuelva a horocer, la .nisma, la de espiras y rosas, la unvida con el crisma de Isis y Brahma y Júpiter y Cristo. Y allí, en aquella tierra, velverá a ser Vizcaya, sus aguas el Nervión dará de nuevo, resureirá la Villa y volveré a vivir lo que viviera... ¡Absu la maravilla!

¡Absurda, sí! Sólo tal vez la absurdo, y el que estiméis más burdo, nos libra de la peste de la lógica, de la rueda del tiempo con que el Hado inhumano poniendo en ella lu broncinea mano, nos trulla el corazón y la cabeza.

ino la de volver a serte, empo de Abia? ino ha de arrollarse, al fin, en rollo espes el impiz del camino de mi vida? iTodo ha de ser progreso? ino ha de juntarse, al cabo, todo en suo?

iOh, qué dulce el cerrer días iguales; repeticiór sustancia de la dicha, lenta fusión de bienes y de ma les santa costumbre, de eternidad espejo; ahora, desde la cumbre, cuando siento, por fin, que voy a viejo y empieza ya a agostarse n i verdura, comprendo la locura de anhelar novedades y mañanas, y cómo fueron vanas mis juveniles ilusiones muertas! Ay, mis queridas huertas, abrumadas al peso de estas casas, en que el afán y la carcema habitan!

Ach queda algún islete de la antigua campiña perdide entre selares, algún ríncón no hollado aún por el trote del corcel del Pregreso, alguna vieja viña del agridulce chacolí, que borra de los cerebros tardos la terca murria de estos cielos pardos. Quedan de lo que fué siempre escurrajas, y estas hurtadas fajas de un verdor que agoniza, simiente son de ensueños de esteranza. Mientras lo nuevo avanza, busca lo viejo en otro cielo abrigo, donde se hace otro mundo para dormir libre del recio hostigo del granizar del tiempo nauseabundo.

Acase esta mi villa no ha de ser la seurilla de un mundo eterno de quietud y calma? iAy, pobre de mi alma, desfondándote así en este trasiego de apariencias, visiones y escenarios, sin dar ancla en sosiego, juguete de contrarios vientos que soplan al azar del sino, falta de tino. falta de rumbo, de tumbo en tumbo, qué ha de ser, infeliz, de lo que fuiste? Y así caminas triste, sin poder detenerte en tu carrera, de invierno a primavera, de primavera a invierno, so-

ñando siempre en el descanso eterno.

Cuanto se mueve hacia lo inmoble tiende, y lo único de inmóvil es la idea, la que ilusiones sin reposo crea. y la idea es recuerdo; imagen es de lo que fué; lo cuerdo no es sino recordar, y así, mi alma, recuerda lo que fué. Sea tu gloria, mientras te quede aliento, la memoria.



# AL NERVIÓN

A la mejor memoria de Leopoldo. Gutiérrez Abascal, a quien les este poema, a raíz de compuesto, delante de la iglesia de Begoña.

Una vez más, Bilbao, sobre tu seno maternal descansando mi cabeza vuelvo a soñar la vida de esperanzas

v ensueños juveniles que me conservas.

Esas nubes que embozan las montañas seto de mi primer visión del mundo, las nubes son en que atishé visiones

de allende el valle humano... ¿Serán de lágrimas?

En las sombrías hoces de tus calles. de la lluvia al reflejo ojos humanos con mis ojos meijeron sus miradas.

ansiosas de alimento de formas vivas.

iOh, mis calles de sombra y de recuerdos. encañadas henchidas de rumores de abismos de la vida; el río humano

> de que sois hondo cauce tajado a siglos,

se lleva derretidos en su curso mis goces y mis penas; vuestras aguas bajo el agua del cielo adormecieron

aquella sed cterna, desapagable.

único lazo de las horas todas

desde el nacer hasta el morir; hoy vuelvo a aquel mañana de mi ayer perdido.

a aquella mi otra suerte que con vosotras,

nubes de mi minez y mis montafras fué a perderse en los ciclos del oriene! iOh, mis reals de sachos no camplidos,

cómo en lenta llovizna regáis mi alma!

iAy, mi fe le New p. prese entre muros, pobre sa die de enfermo; cada día del corazón desnudo de la tierra,

del mar. en ti sentimos

También fú miste niño, incontende al pie de alises, flamor y mimbres, con vueltas y revueltas indecisas

entre los fuertes brazos de las montañas.

como ensaya sus pasos vagarosos flenquendo por los brezos de su madre el pequeñado que se lanza ai mundo

con pureza en los ojos sin buscar hito.

Gozaste bajo el cielo la verdura del velle en el societo liquién me diera ver un rinez. Nervión, cer e los campos

cuando aun no era la villa, cual Dios los hizo!

Cortáronnos el curso, río mío, nos apresaron entre recios muros nos robaron verdura de la orilla,

ijuguetear por el valle ya no nos dejan!

Dulces mimbre y sauces que en mis aguas de alborada el fellaje retratesteis, icuantas llevé de vuestras hojas verdes,

juguete en mis espumas. al mar perdidas!

Cual tú preso entre muros, nov trasporto cargas de pensamientos en mis aguay en vez de nubes blancas o de rosa

reflejo, canal triste, inegrura de humos! Son, mi Bilbao tu corazó: les puentes; en ellos, sobre el agua, bate el ritmo de tu trabajo y es donde se te abre de montaña a montaña.

más ancho el cielo.

Tú eres. Nervión, la historia de la villa. tú su pasado y su futuro tú eres recuerdo siempre haciéndote esperanza

y sobre cauce flio caudal que huye.

Leugaa de mar que subes por el velle a la Villa los pies hasta lamerla. tú nos traes con la sal de la marina

sales de las entrañas

brisas dei valle y sobre los metálicos reflejos de tus rizos retorciéndose

tus barcos en imagen

se descovuntan.

Bosques movibles de enjarciados mastes, cordajes empapados en salina de luengos mares: velas que han vibrado.

bajo todos los cielos. a vientos libres:

leños a que los témpanos del polo fregaron, y mojaron los chubascos del trópico, descansan en tu seno:

del sudor de mil gentes la sal recojes.

Y surres la presión. Nervión sufrido. del recio ceñidor de los pretiles para ser padre de la fuerte villa

la de los mercaderes hija del agua.

iOh, mi Nervión!, tú :le mi pueblo el alma. to que guardas sus dichas y sus penas. los sigles por tu cauce resbalaron

llevándose la historia hacia el olvido:

hacia el olvido, mar de nuestras vidas, mas, de ando la Villa, monumento que durará por siglos de los siglos.

colmena de las almas que en ti libaron.

Nervión Nervión de palpitante pecho.

fuente de vida de mi pueblo, dame la mansedumbre de tus lentes aguas que al mar indiferente rinden su vida.

Dame, Nervión, resignación activa, lava de tu hijo la inquietud ardiente, embalsama en la sal de tu marea para el viaje sin vuelta

para el viaje sin vuelta mi pobre espíritu.

#### GALICIA

A mis amigos de Pontevedra Torcuato Ulioa, Victor Said Armesto e Isidro Buceto dedico este poema que ellos vieron nacer.

Tierra y mar abrazados bajo el cielo mejen sus lenguas, mientras él entre montes de pinares tranquilo sueña, y Dios por velo del abrazo corre sobre sus hijos un cendal de niebla.

Ondea palpitando el seno azul de novio, y a su aliento la verde cabellera de la novia se mece: de castaños, de pinos y de robles, de nogueras, y rubio vello del maíz dorado que a la brisa marina se cimbrea

Frunce el ceño la novia en Finisterre, que broncos mocetones alimenta; yergue desnudo el cuello en el naciente, espalda a espalda con Asturias reciay alza la frente blanca, cimas de rocas que las nubes besan y que por ver el seno del amante hacia el cielo se elevan.

Vuelto él en nubes hasta el cielo se alza, derrítese de amor, su jugo suelta, y lenta la llovizna va empapando a la tierra, y corre por los ríos fecundantes, ceñidos de alisedas, nuevamente del mar al seno siempre joven, henchido siempre de pujanza nueva.

286

P'r un resquicio azul desde le altura se rie 3 sol de fiesta, e irisa con sas rayos la llovizha, y la obra le compensa.

El mar que el erme en la tradquillas has buscando acaso olvido a sus torcientes, se consume de sed del agua dulce que de las circas lleva , mira al Ulla, al I érez, y en las frentes que el lorque esconde sucha. Sec , sin la lula, reque su arragor consuela; sed de los le os hún de, que e la la manda de sus homias anvas, ser de las luentes no entre los castaños de la reca revientem.

De de un veraccime nue les aude a code melodía de le certe como un unalo avec de se eleva,
y al reclama de a nor languale de Terra y Océano más y más de apoide de Subman ace veracue a
sus ofdos siempre la muner el tiga la eterna, para
que olvida de sus dime parto de renetidas pruebes, y el dolor de vivir con su e atoria poco a poco
le breza.

Horniga an los nilos de este abrezo por valle. co tas, montos y lado en y de las nilos hacia el ciclo sube el humo del horger como uma ofre ma

Mo as con oic and in vils on maden a la espede politica rules to an analysis desired still is as or prestindate; however the plants desired still is as or prestindate; however the analysis consistent and a some and another still a some consistent edges of an analysis of the consistent edges of

varonas que a sus hijos elimentan, y a las veces, de colmo, amamantan ideas, o al lado de sus hombres oficia en accontienda. Rinden culto a la vida, y entrembos mundos pueblan.

Esta raza los árboles, tas ánimas, con pánico fer vor cenera, y palpitan disuídicos misterios bajo sus oraciones evangélicas. Pasan en estantigua los que ruccon, en larga noche negra, y obedecen los santos

a conjuros de brujas y hechiceras.

Trabajan rudamente y zumban consolándose en las penas; ríen y lloran a la vez, burlándose por modo de defensa; o acaso afilan de los «hermandifios», en silencio y con trágica paciencia las hoces

vengadoras.

Aliende el padre mor, más que pobreza codicia o hambre de oro les lanza a las Américas, y como un de do la herculina torre un trebajoso más allás les muestra. Por cima de la tumba de la Atlántida, do ceaso sus abuelos les esperen, pasan coñando y brezando con aires de la tierra, mimosos, verdes, la morriña céltica. Se funden sus canciones con el canto del mar, de que solieran, y al mar de olas celestes sus almas van con ellas.

Y of car, para consuelo a en terriña apretado

amardándoles se queda.

Desde su altar, ceñido de altas torres de granítica piedra, que ennegrecieron lluvias seculares, fomento de levendas. Santiago peregrino, penate de esta tierra, con sus conchas marieas revestido, sonriende contempla ese abrazo de amor que nunca acaba, mientras en él se mezclan de la madre de Cristo su madre, a los recuerdos, los de la madre Venus, y remembra su romería cuando Pan y Cristo, guiones a su vera, por la vír de l'eche que cruza las estrellas desde la Tierra Santa le trejo Prisciliano de la diestra



## EN UN CEMENTERIO DE LUGAR CASTELLANO

Corral de muertos, entre pobres topias hechas también de barro, pobre corral donde la hoz no siega, solo una cruz en el desierto campo

señala tu destino.
Junto a esas tapias buscan el amparo del hosta trashumantes en rebaño, y en ellos nompen de la vana l'istoria, como las olas, los rumores vanos.

Como un islote en junio te ciñe el mar dorado de las espiras que a la brisa ondean, y canta robre ti la abondra el canto de la cosecha.

Cuando baja en la lluvia el cielo al campo baja también sobre la santa yerba

de la hoz no corta, de la rireón ipebre cerral de muertos! y sienten en sus huesos el reclamo del riego de la vida,

Selvan tus cerens de mampuesto y barro las aladas semillas,

o te las llevam con piedad los pájaros, y crecen escendidas amapolas, clavelinas, moganzas, latezos, cardos,

entre arrumbadas cruces no más que de las aves libres pasto. Cavan ten sólo en tu maleza brava, corral sagrado.

para de un alma que sufrió en el mundo

sembrar el grano; luego sobre esa siembra barbecho largo!

Cerca de ti el camino de los vivos.

no cemo tú con tapia , no cercado,

por donde van y vienen,

va riendo o llorando,

rompiendo con sus risus o sus lleros el silencio inmertal de tu cercado! Después que lento el sol tomó va tierra,

y sube al cielo el páramo a la bora del recuerdo.

al toque de oraciones y descanso la tosca cruz de piedra de tus tapias de barro

queda como un guardián que nunca duermo de la campiña el sueño vigilando.

No hay cruz sobre la iglesia de los vivos en torno de la cual duerme el poblado, ta cruz, cual perro fiel, ampara el neño de los muertos al cielo acorralados.

Y desde el cielo de la noche: Cristo.

el Pastor Soberano, con infinitos ojos centelleantes recuenta las ovejas del rebafio! Pobre corral de muertos entre taplas. hechas del mismo barro.

sólo una cruz distingue tu destino en la desierta soledad del campo!

Salamanca, II-1913,

#### EN GREDOS

Escribí esta poesía en agosto de . 1911, al bajar de Gredos, adonde había subido con mi fraternal amigo Marcelino Cagigal, compañero de otras de mis andanzas por tierras castellanas y leconsas, y con mi otro amigo Eudoxio de Castro. Lo de Sirio es una licencia poética, ya que en e mes de agosto no se le ve en nuestras latitudes ni aun desde Gredos.

Solo aquí en la montaña, solo aquí con mi España -la de mi ensueño, cara al rocoso gigantesco Ameal, aquí mientras doy huelgo a Clavileño, con mi España inmortal! Es la mía, la mía, sí, la de granito que alza al cielo infinito. ceñido en virgen nieve de los cielos. su fuerte corazón. un corazón de roca viva que areancaron de tierra los anhelos de la eterna visión. Aquí a la soledad rocosa de la cumbre, no de tu historia, sino de tu vida, toca la lumbre: aquí a tu corazón, patria querida, h mi España inmortal! Las brumas quedan de la falsa gloria que brota de la historia

aguí, a mitad de falda, ciñéndote en guirnalda. mientras el sel, el de la verdadera, tu frente escalda v te da en primavera. ranto n. - dulce cuanto que es más breve. flores de cumbre, criadas en invierno bajo el manto protector de la nieve. de nuestra tierra entraña, éste es tu corazón que cielo toca. mi eterna España, tu reino en lo profundo del azul que te cubre has de buscar; esta peña gigante es un camino de Juan el de la Cruz pétrea escala la eterna libertad para escalar! Del postre a de petro, que entre bramas frenche a complete some the parameters volaron del Dorado a la conquista buitres aventureros. miestra 's 'ich d'I prienne eminite de la classica de la aqui, a tu vista, su majestad en Yuste Aquil voc. de baitres fué la l'istoria, tu pesadilla, versione imperial fue la victoria sin mancilla, la que crea la frente a tu Almonzer. Esta es for Uspaña, un ecrazón de mudo de viva roca del granito más rudo gue in an cresto, en el cielo tora buses do al sol en mutua soledad;

ésta es mi España. patria ermitafia. que como al nido torna siempre a la verdad. Tu historia joué naufragio en mar profundo! Pero no importa, porque ella es corta. pasa, v la muerte es larga. larga como el amor! v baja a consolar tus soledades el ravo del Señor. mientras en transverberación tempestuosa. hieren flechas del fuego de su amer. De les sudaries que a tu frente envuelven v en agua se resuelven bajan cantando ríos de frescor v visten luego la zahorra, escurraja que a tu cumbre rovó la herrumbre. con capa de verdor. De noche temblorosas las estrellas te ciñen con su ensueño v edades ha que en ellas sueñas cual vuelve sie apre igual mud at. travendo un mismo sino. v este volver es causa de esperanza. que no muda. de un reposo final; para mi corazón, que angustia -uda bajo el yugo sin fin del infinito, eres tú solo propio pedestal. Que es en tu cima donde al fin me encuentre siéntome soberano. v en mi España me adentro. tocándome persona. nijo de siglos de pasión, cristiano. v cristiano español: igui, en la vasta soledad serrana renaciendo al romper de la mañana cuando renace solitario el sol. Agui me trago a Dioc. ov Dios. mi roca: sorbo aquí de su boca con mi boca la sangre de este sol, su corazón.

de rodillas aquí, sobre la cima, mientras mi frente con su lumbre anima, al ciclo abierto, en santa comunión. Aquí le siente palpitar a mi atma de noche frente a Sirio que nalpita en la negra inmensida", y aquí al tecarme así siento la palma de este largo martirio de no morir de sed de eternidad, Alma de mi carne, sol de mi tierra, Dios le mi España, que ors lo único que hay flo que pasó.

no la eterna mentira del mañana, aquí, en el regazo de la sierra, aquí entre vosotros, aquí un sierro v.!

#### ATARDECER DE ESTIO EN SALAMANCA

Del color de la espiga triguera va madura son las piedras que tu alma revisten, Salamanca. v en las tardes doradas de junio semejan tus torres del sol a la puesta gigantescas columnas de mieses Desde lo alto derrama su sangre. lluvia de oro, sobre ti el regio sol de Castilla, y en tus piedras anidan palomas que arrullan en ellas eternos amores que lanzan al aire seculares que jas de los siglos. Los venccios tu cielo repasan pohlando su calma con hosanas de vida lijera. jubilosa. las tardes de estío. y este cielo, tu prez y tu dicha, Salamanca. es el cielo que esmalta tus piedras con oro de siglos. Como poso del cielo en la tierra resplende tu pompa.

del cielo platónico que en la tarde del Renacimiento cabe el Termes Fray Luis mecatando sofiara. Sobre ti se detienen las horas. de reveza. su savia de eterno, y en tus aguas se miran los siglos dejando a la historia colmar tu regazo con frutos de otoño. Cuando puesto va el Sol, de su seno rebotan tus piedras el toque de queda me parecen los siglos mejerse, que el tiempo se anega, y vivir una vida celeste -quietud y visiones!-Salamanca!

# EL CRISTO YACENTE DE SANTA CLARA. (IGLESIA DE LA CRUZ) DE PALENCIA

Este es aquel convento de franciscas, de la antigua leyenda; aquí es donde la Virgen toda cielo hizo por largos años de tornera, cuando la pobre Margarita, loca, de eterno amor sedienta, lo iba a buscar donde el amor no vive, en el seco destierro de esta tierra. Este es aquel convento de las Claras, las hijas de la dulce compañera del Serafín de Asís, que desde Italia sembró estas flores en la España nuestra, blancos lirios del páramo sediento que en aroma conviértennos la queja.

Las pobres en el claustro que un tenorio desiumbro con la luz de la tragedia, llevándose a la pobre Margarita, con su sed de ser madre, la tornera, mientras la dulce lámpara brillaba que ante la Madre Virgen encendiera, cunan, vírgenes madres, como a un niño.

al Cristo formidable de esta tierra.

Este Cristo inmortal como la muerte no resucita; ipara qué?, no espera sino la muerte misma. De su boca entreabierta, negra como el misterio indescifrable, fluye bacia la nada, a la que nunca llega, disolviente, corque este Cristo de mi tierra es tierra.

Dormir, dormir, dormir... es el descanso de la fatiga eterna, y del trabajo de vivir que mata es la trágica siesta. No la quietud de paz en el ensueño, sino profunda inercia, y cual doliente humanidá, en la sima de sus entrañas negras, en silencio montones de gusanos le verbenean.

Cristo que, siendo polvo, al polvo ha vuelto; Cristo que, pues que duerme, nada espera. Del polvo prehumano con que luego nuestro Padre del cielo a Adán hiciera se nos formó este Cristo tras-humano, sin más cruz que la tierra; del polvo eterno de antes de la vida se hizo este Cristo, tierra de después de la muerte; porque este Cristo de mi tierra es tierra.

«No hay nada más eterno que la muerte; todo se acaba dice a nuestras penas; no es ni sueño la vida; todo no es más que tierra; todo no es sino nada, nada, nada... y hedionda nada que al soñarla, apesta! Es lo que dice el Cristo pesadilla; porque este Cristo de mi tierra es tierra.

Cierra los dulces ojos con que el otro desnudó el corazón a Magdalena, y hacia deutro de sí mirando, ciego, ye las negruras de su gusanera

Este Cristo cadáver, que como tal no piensa, libre está del dolor del pensamiento, de la congola atroz que allá en la huerta del olivar al otro- con el alma colmada de tristeza—le hizo pedir al Padre que le ahorrara el cáliz de la pena. Cuajarones de sangre sus cabellos prenden, cuaiada sangre negra. que en el Calvario le regó la carne, pero esa sangre no es va sino tierra. Grumos de sangre del dolor del cuerpo, grumos de sangre seca! Mas del sudor les denses goterones de aquel sudor de angustia de la recia batalla del espiritu, de aquel sudor con que la seca tierra regé, de aquelles denses goterones, rastro alguno le queda! Evaporôse aquel sudor llevando el dolor de pensar a las esferas en que sufriendo el pobre pensamiento, buscando a Dios sin encontrarlo, vuela. Y cómo ha de dolerle el pensamiento si es sólo carne muerta, mojama recostrada con la sangre cuajada sangre negra? Ese

dolor espíritu no habita en carne, sangre y tierra. No es este Cristo el Verbo que se encarnara en carne vividera; este Cristo es la Gana, la real Gana, que se ha enterrado en tierra; la pura voluntad que se destruye muriendo en la materia; una escurraja de hombre troglodítico con la desnuda voluntad que. ciega, escapando a la vida, se eterniza hecha tierra.

Este Cristo español que no ha vivido, negro como el mantillo de la tierra, yace cual la llanura, horizontal, tendido, sin alma y sin espera, con los ojos cerrados cara al cielo avaro en lluvia y que los panes quema. Y aun con sus negros pies de garra de aguila querer parece aprisionar la tierra.

O es que Dios penitente acaso quiso para purgar de culpa su conciencia por haber hecho al hombre. y con el hombre la maldad y la pena, vestido de este andrajo miserable gustar muerte terrena!

La piedad popular ve que las uñas y el cabello le medran, de la vida lo córneo, lo duro, supersticiones secas, lo que araña y aquello de que se ase la segada cabeza.

La piedad maternal de aquellas pobres hijas de Santa Clara le cubriera con faldillas de blanca seda y oro las hediondas vergüenzas, aunque el zurrón de huesos y de podre no es ni varón ni hembra; que este Cristo español sin sexo alguno, más allá yace de esa diferencia que es el trágico nudo de la historia, pues este Cristo de mi tierra es tierra.

Oh Cristo pre-cristiano y post-cristiano, Cristo todo materia. Cristo árida carroña recostrada con cuajarones de la sangre seca, el Cristo de mi pueblo es este Cristo: carne y sangre hechos tierra, tierra, tierra.

Y las pobres franciscas del convento en que la Virgen Madre fué tornera—la Virgen toda cielo y toda vida, sin pasar por la muerte al cicio vuelta cunan la muerte del terrible Cristo que no de pertará sobre la tierra, porque él, el Cristo de mi tierra, es sólo tierra, tierra, tierra, carne que no palpita, tierra, tierra,

Y tú. Cristo del Cielo, redimenos del Cristo de la tierral

### JUNTO A LA VIEJA COLEGIATA

A vuelo un murciélago condaba la cúpula de aquel templo románico donde ya no brotaban plegarias ni cirios ardían. Solitario en oscuro rincón Cristo lívido sin las almas hallábase que postradas antaño a sus plantas perdón le pedían; y del cielo cerrado del templo—las bóvedas—parecían gotear por las tardes leyendas remotas, hijas de la negra congoje apocalíptica de los siglos más bárbaros, cuando el alma temblaba en el cuerpo, con las alas rotas, en la cárcel de carne, con tortura mística a la muerte esperándole, para verse así libre del mundo de odiosas historias; y en la paz de sepulero del recinto tétrico—de una fe muerta túmulo—un silencio de piedra envolvía las viejas memorias.

Por defuera del templo, bajo el sol vivífico, redondesse el ábside, y cubriéndole manto de yedra los nidos ampara donde ponen cada año golondrinas ágiles su cría y marchándose, se la llevan a alguna mezquita rayana al Sahara. En la ruina de torre cigüeña hierática, con los ojos sonámbulos, sesteando de pino al cojuelo el campo avizora y al caer de la tarde, con su vuelo eurítmico, de la charca a las márgenes el botín va a buscar que en el nido su

cría devora.

Y el Cristo solitario, preso en aquel lúgubre interior, aburriéndose, oye de fuera el alegre pio de las golondrinas y el castañeteo, como un rezo litúrgico, con que cuentan del éxodo las cigüeñas los días que faltan, iaves peregrinas!

## INDICE



### INDICE

|                                             | Páginas |
|---------------------------------------------|---------|
| Prólogo                                     | 9       |
| Pecuerdo de la Granja de Moreruela          | 11      |
| De vuelta de la cumbre                      | 17      |
| El silencio de la cima                      | 25      |
| Ciudad, campo, paisajes y recuerdos         | 33      |
| Hacia El Escorial                           | 43      |
| En El Escorial                              | 51      |
| Santiago de Compostela                      | 61      |
| Junto a las rías bajas de Galicia           | 71      |
| León                                        | 81      |
| En la quietud de la pequeña vieja ciudad    | 89      |
| Por capitales de provincia                  | 99      |
| En la Peña de Francia                       | 107     |
| Las Hurdes                                  | 113     |
| Salamanca                                   | 133     |
| Coimbra                                     | 143     |
| Frente a los Negrillos                      | 151     |
| De Salamanca a Barcelona                    | 157     |
| En la calma de Mallorca                     | 169     |
| En la isla dorada                           | 183     |
| Los olivos de Valldemosa                    | 205     |
| La torre de Monterrey a la luz de la helada | 211     |
| Al pie del Maladeta                         | 219     |
| La frontera lingüística                     | 227     |
| Camino de Yuste                             | 23      |
| 20                                          |         |

#### INDICE

| En Yuste                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|
| En Palencia                                                         |
| En Aguilar de Campóo                                                |
| Frente a Avila                                                      |
| Una obra de remanes                                                 |
| Paisaje teresiano                                                   |
| Extramuros de Avila                                                 |
| Visiones rítmicas                                                   |
| Las estradas de Albia                                               |
| Al Nervión                                                          |
| Galicia                                                             |
| En un cementer : de logar castellano                                |
| En Gredos                                                           |
| Atardecer de entro en Salamanca                                     |
| D'Cristo yacente di Santa Clara (iglesia de la Craz)<br>de Palencia |
| Junto a la vieja Colegiata                                          |



## Date Due

| - |  |  |
|---|--|--|



DP42 .U6 1929 Unamuno y Jugo, Miguel de ... Andanzas y visiones españolas

| DATE | ISSUED TO 255722 |
|------|------------------|
|      | 800200           |
|      |                  |

255233

